

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

### Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

- + Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares; como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.
- + No envíe solicitudes automatizadas Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos propósitos y seguro que podremos ayudarle.
- + Conserve la atribución La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.
- + Manténgase siempre dentro de la legalidad Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de autor puede ser muy grave.

## Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página http://books.google.com

G868.73 C127 C3 LAC

THE LIBRARY

OF

THE UNIVERSITY

OF TEXAS:

G868.73

C127

C3

cop. 2



cop 2

# Jue on the Latest Date Stamped

995 UN 0 7 1995

WW 0 1 1999

|   | * |   |
|---|---|---|
|   | • |   |
|   |   | • |
| • |   |   |
|   | • |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   | • |
|   |   |   |
|   |   |   |
| • |   |   |
|   |   |   |
|   |   | • |
|   |   | • |
|   |   |   |

C.M. Moutgomer Dallas, Frys

# **BIBLIOTECA**

DE

AUTORES MEXICANOS.

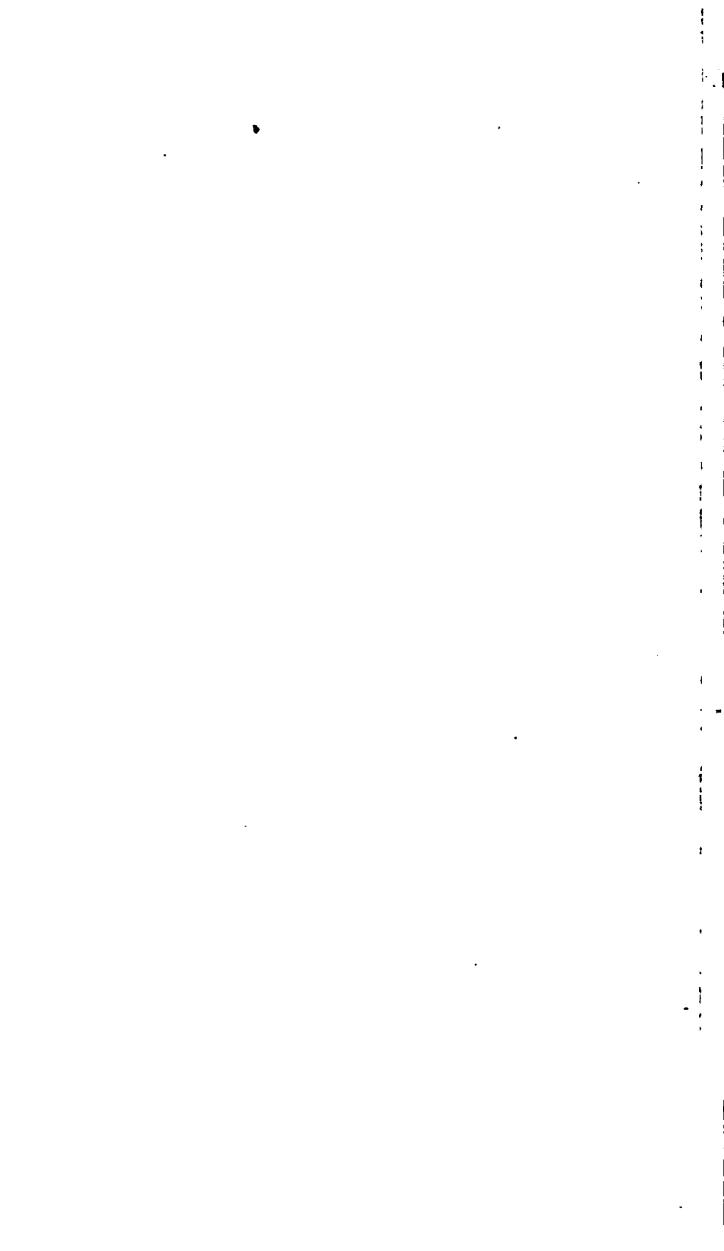

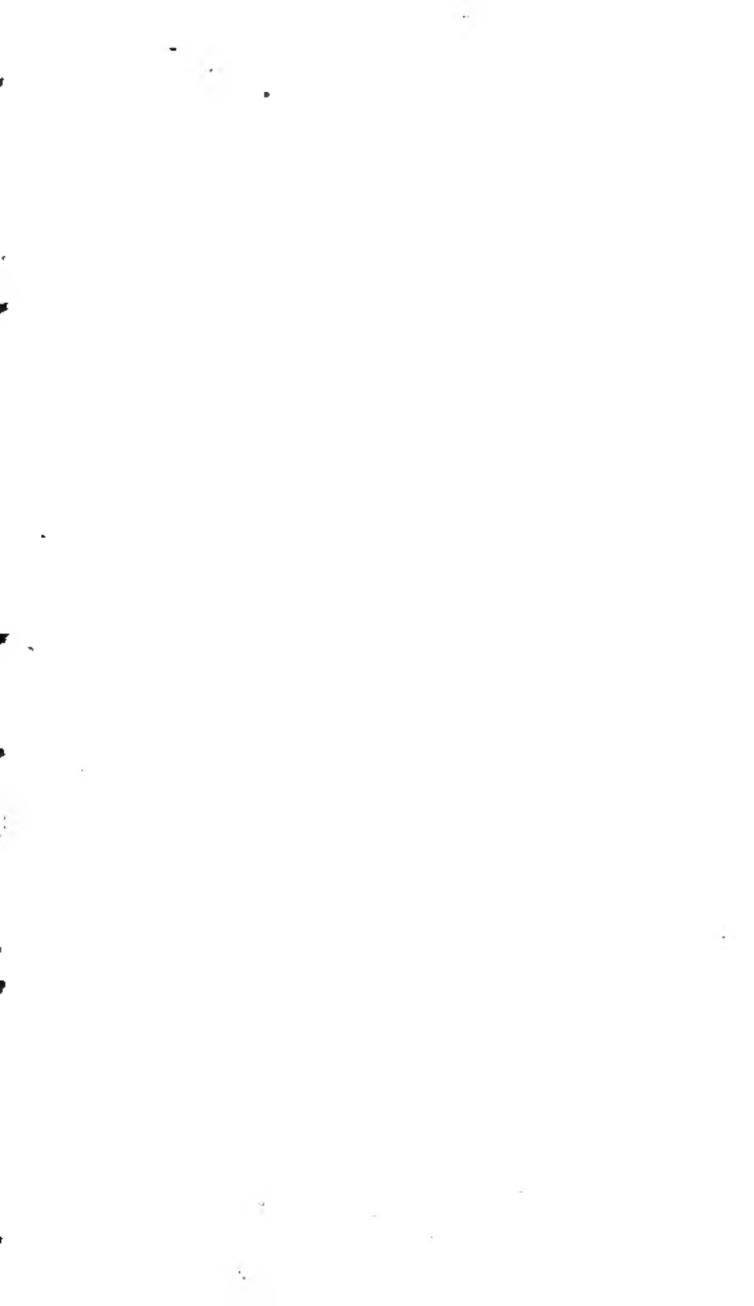

stis la spiraciones de coprese su tandeus cias altantente diterative y par la ilementación y talentos que abrigaba en su seno, no podía menos que atraerse las simpatías de lo más granado en la poética é importante capital de Jalisco. Entre los miembros de "La Estrella Polar" (tal era la denominación de aquella sociedad) figuraban, en primera línea, Valentín Gómez Farías, Luis de la Rosa y otros personajes, que, si entonces no eran más que una du ce y halagadora promesa para la República, fueron más tarde timbres de glória para ella y motivo de justo y levantado orgullo para 'a patria.

lA las sesiones que con frecuencia ceiebraba "La Estrella Polar," concurria, siempre entire los printeros, un joven de aspec-to simpátulco, de dulce é interesante mirada, de brillante inteligencia y de corazón sensible y generoso. Era "Fernando Calderón." El fluego pattrio que abrasaba el corazón de Fatrias, las frases commovedoras y elocuentes de Rosa, y el andiente critusiasmo que en nodas épocas ha desplega do la juventud jahisciense en havor de la libertail y del progreso; contribuyeron de la miamena máis eficaz á formar el cartácter distilutivo de nuestro poeta. Alma noble y corazón lleno de ternuira, Calderón recogió contreligioso respeto, con la abnegación de un martir, esas ideas liberales y patriéticas que tanto se conformaban con

sus propios sentimientos é inclinaciones, jurando desde entonces que todo su valor, todo su talento y su sangre toda, serian consagrados á la causa del pueblo, y sacrificados, si era preciso, en defensa de los principios liberales. Ya veremos un poco más adelante cuán bien supo cumplir su

generosa promesa.

Por los años 1826 y 1827, Calderón, ya de regreso en Zacatecas, su país natal, escribió "Reinaido y Elisa," "Zadig," "Zeila," "Anmandina," "Los políticos del día," "Ramiro," "Efigenia" y "Hersilia y Virginia," dramas que su autor no creyó conveniente dar á la estampa, peno que con mayor ó menor entusiasmo, alunque siempre con aplauso, fueron representados en los teatros de Guadalajara, Zacatecas y otras ciudades del interior de la República.

Llegamos al año 1835, que forma una época notable en la vida de nuestro poeta.

nilitar acababa de nasgar con s bayonetas la constitución : 1824, y se dirigia arienanta de sangre contra el Estecas, que no había temido as del tirano. Calderón res sus promesas, su patrió, y arrojando lejos de si la impuña denodado la espada se bate como un héroe en atalla de Guadalupe, librada s de Zacatecas. Desastroso

fué para los constitucionalistas el nesultado del encuentro: las tropas del General Santa-Anna obtuvieron una completa victoria, y entre los prisioneros zacatecanos se contó al inolvidable autor de "El soldado de la libertad," herido peligrosalmente en el campo de batalla. El brutal acero de un soldado abrió el cráneo del artista, y en poco estuvo que con la vida del ilustre Calderón, hubiera perdido la patria una gran parte de las composiciones líricas y todas las dramáticas que figuran en precioso volumen.

Apenas convaleciente, el poeta fué trasladado á la capital de la nación, que se le designó como lugar donde debiera residir, por cuanto su presencia en Zacatecas era una amenaza temible para la tiranía que se había enseñoreado de la República.

Quién ignora entre nosotros la utilidad y el lustre que proponcionó á las letras patrias la asociación creada en San Juan de Letrán? Academia fundada por algunos jóvenes entusiastas, impulsados únicamente por el estímulo de la gloria y sin contar con más recursos que los muy escasos que ellos mismos pudieron proporcionarse. En esa inmontal Academia fue donde se formaron los Ramírez y los Priedonde se formaron los Ramírez y los Priedonde, los Navarros y los Paynos, y tantos y tan illustres poetas y prosistas, cuyas obras literarias forman sin duda, una de

las más preciadas joyas con que México

se engalana.

En esa retulnión de ljóvenes illustratdos, Calderón obtuvo desde su arribo á la capital, la acogida más benévola y amistosa. Se le recibió en ella como á un distinguido socio de la Academia lateramense, se le encomendaron aligumos trabajos honrosos, y 'alicanzó, en fin, andientes y entusiastas aplausos cuarido con voz conmovida y simpática dió lectura de dos de sus belifsimas composiciones línicas, intituladas "El sue no del tiramo" y "El soldado de la libertad," que, como un testimonio de gratitud y cariño fraternal, dedicó tá sus amados consocios. Ya tendrám ocasión nuestros illustrados lectores de sabortear las bellezas literarias en que abundan esas dos notables poesias, las mejores acaso de las contentidas en este libro.

Durante su permanencia ó destierro en México, Calderón se hizo notable, ya no sólo por sus principios políticos y sus sa-crificios en favor de la causa del pueblo, por su renombre como adalid esforzado de

la fama que le daban sus sino muy especialmente de su levantado nora-ia menos que colocarie de la envidia defecto lapor lo común, incurre la sartistas, de quienes mostró siempre admira-

dor, favorecedor y amigo. Varios rasgos nobilisimos de Calderón pudiéramos referir á nuestros lectores, y ellos serían, á no dudarlo, la mejor prueba en favor de nuestro asertto; pero ni nos creemos autorizados para revelarlos ai público, ni tanpoco nos lo permitirán hacerlo las pocas líneas que consagramos á la parte biográfica de nuestro inolvidable poeta. Baste para dan á conocer el magninimo corazón y los sentimientos generosos del vate zacaitecamo, la tilerna, la conniovedora relación que nos ha referido el inimitable y popular Fidel, de quien hemos recibido la autorización bastante para darla á la estampa.

Prieto, nuestro querido hermano Prieto, con voz profundamente connovida, y casi pudiéramos decir, empapada en lágrimas,

nos referia lo siguiente.

"Amargos, muy amargos flueron los primeros años de mi juventud. El único, pero dulcísimo consuelo que yo tenía en medio de los padecimientos que me rodeaban y de las miserias con que luchaba de continuo, era mi madre, mi santa madre, esa mitad preciosa de mi alma, cuya memoria bendigo enternecido. Mas ay! mi madre estaba enfenma, y llegó un día en que ya mo le flué posible dejar la cama. Esta situa ción lastimosa de mi madre querida, vino á complicar honriblemente la mia: mi escasísimo sueldo, que apenas podía medio

cubrir nuestras más precisas necesidadiera imposible que alcanzase á llenar otras nuevas y más costosas: se agotaron, en consecuencia, mis recursos; y dias hubo en que, careciendo yo de alimento, desesperado y casi loco, hube de regresar á mi pobre casa, sin haber conseguido el valor corazón con que plugo á la malturaleza do indispensable al restablecimiento de una salud tam delicada, que mi madre respirase un aire más puro que el que la ahogaba de las medicinas para mi adonada enferma

"Además, el doctor que la curaba creia en México. Me aconsejabal que la llevase a Tacubaya; que la allimentase de una manera más conveniente y mutritiva, y que le proporcionara ciertos goces y algunas distracciones reclamadas imperiosamente por sus enfermedades físicas, y por la atonia moral en que se encontraba su espiritu. Mi situación era hotrible, y los martirios de mi corazón se multiplicaban de día en día.

Vino al fin uno, en que mi alma se sintió hecha pedazos, y con lágrimas en los ojios y el dolor más intenso en el pecho, sollozando, me salí de la casa. Mil siniestros pensamientos cruzabam por mi mente, como un loco vagaba yo por las calles y las blastemias se escapabam de mís la bios: estaba desesperado. No sé cuánto tiempo duro aquella espantosa horrasca,

de mi corazón, de la que vino á sacarme una voz que me Lamaba por mi nombre.

-": Señor Prieto! señor Prieto! me dijo un desconocido. Va usted muy preocupado sin duda, pues tiempo há que le llamo, sin haber logrado hasta alhora el que usted me oyera. ¿Tendría usted la bondad de escuchanne un momento?

-"Mande usted lo que guste,—le con-

testé deteniéndome.

-"Mi escritorio está ahí enfrente, y aliá diré à usted el motivo que me obliga à in-

terrumpir su mancha.

"El desconocido me indicó la casa númeno\*\* de la calle de Capuchinas, en que nos hallábamos; se dirigió hacia el escritorio, yo le segui sin decir ni una palabra.

—"Entramos en el despacho, y, después

de invitarme à tomar asiente, mi interio-

cutor me habió así:

- "Señor Prieto, una persona desconocida tal vez para usted, y cuyo nombre no me es dado revelar, ha depositado en mi poder una cantidad de dipero; suplicando me la entregue á usted, previo el recibo correspondiente. ¿Está visted dispuesto á recibirla?

-"Pero, señor,-murmuré yo con voz casi ininteligible;—usted sin duda sutre una equivocalción. Nadie me debe ni un solo peso, y no sé cómo pudiera...

"Tal vez sea una devolución que se

hace á la familia de usted.

-Peno.

-"Señor Prieto, usted es muy dueño de hacer lo que mejor le plazca: mas no me parece un acto de condura el que usted se miegue á recibir la cantidad de que le he hablado, tanto menos, cuanno que no se le exige sino un simple recibo, que usted extenderá de la mamera que gluste.

Estas juliciosas neflexiones, el estado en que mi pobre imadre se encontraba, el reducido de mi triste miseria y el horror que me inspiraba mi corazón, cuya tiltima tenipestad me había espantado, todo contribuyó á poner un término á mi indecisión. Me resolvi a tomar el dinero y dije á mi desconocido:

-"Por dioscientos pesos."

"Con mano lebril y el corazón hench do de gozo escribi y firme el documento: recibi el dineno, y en alas de la más intensa alegría, volé al lecho de mi santa madre.

El bienestar y la salud convirtieron en un paraiso de ventura el infierno de mi pobre hogar, merced a la mano generosa que tam á tiempo me había facilitado alquellos redursos. Nuevos auxilios se me proporciónaron por el mismo conducto, sin que yo lograse descubrir el nombre de mi benefactor, hasta que una casualidad vino a revelarmelo. Al recibir por tencera vez una

cantidad que hacía ascender mi deuda à más de quinientos pesos, observé que al asentarse la partida era con cargo á D. Fernando Calderón. El gran poeta zacalte cano había sido, pues, el ángel de carisalud, y yo tal vez la vida. Quise des le l cgo manifestable mi profundo agradecimiento, y me dirigi a su casa. dad á quien debiamos, mi buena madre la

Cuando llegué à ella, Calderon se desayunaba. Me recibió con el afecto que mostraba siempre à sus consocios lateranenses, me invitó á que tomase alguna cosa en su compañía, y me suplicó que le manifestaria qual era el objeto de mi visita.

"Yo le hablé entompes com todo el fuego, con el entusiasmo andiente de que es susceptible una alma agradecida: procuré mostrarle la intensidad de mi guatitud, e! reconocimiento de mi corazón por los bet. neficios que me había hecho, y concluí no, gándole me indicara de qué manera me sería posible devolverlle las cantidades que por su cuenta se me habían suministrado.

"Calderón me escuchó en silencio y como preocupado.

"Cuando acabé de hablar, me miró con. fijeza, hizo un ligero movimiento de hombros, y me dijo em un tono frio que me, heló la sangre:

- Y bien, señor Phieto, no puedo ne-

garlo, el dinero que unted ha recibido salió de mil bolsillo, que, por desgracia, no se halla muy abundante; y supuesto que usted quiere devolverme la cantidad que le he proporcionado, acepto la oferta, y usted me hará con el pago un verdadero ser vicio. Sírvase usted indicarme los términos en que poldrá hacerme la devolución, y yo agregaré algunas condiciones que aseguren mi crédito.

"Estas palabras venían á destruir una de mis más bellas ilusiones: el artista, el poeta, se transformaba en el hombre de megocios, en el insensible calculista, que acaso pretendería abusar de mi difícil situación.

Fernando,—le "Señor D. con el corazón oprimido de amargura, grande, muy grande es el servicio que usted me ha hecho, y mi gratitud será eterna. La deuda que con usted he contraido, asciende á algunos centenares de pesos, y mi sueldo, mi mezquino sueldo, no llega á veinte pesos cada mes. Ya usted ve cuán cortos som mis recutrsos, y el pago no po-, dré hacerlo sino en proporción á ellos. Separané para usted la tercera parte, la mitad de lo que gano, y la otra mitad la consagraré á mi pobre y santa maldre; pero puedo en las horas que me deje libre mi. destino, servirle á usted como escribiente, ó de la manera que guste. Lo que deseq

cantidad que hacía ascender mi deuda à más de quinientos pesos, observé que al asentarse la partida ena con cango á D. Fernando Calderón. El gran poeta zacate cano había sido, pues, el ángel de carisalud, y yo tal vez la vida. Quise des le l cgo manifestarle mi profundo agradecimien, dad á quien debiamos, mi buena madre la

'Cuando llegué á ella, Calderon se desayunaba. Me recibió con el afecto que, mostraba siempre á sus consocios lateranenses, me invitó à que tomase alguna cosa en su compañía, y me suplicó que le manifestaria oual era el objeto de mi visita.

"Yo le hablé embances com todo el fuego, con el entusiasmo andiente de que es susceptible una alma agradecida: procutré mostrarle la intensidad de mi gratitud, e! reconocimiento de mi corazón por los bet. neficios que me había hecho, y concluí ro , gándole me indicara de qué manera me sería posible devolverle las cantidades que por su cuenta se me habían suministrado. "Calderón me escuchó en silencio y co-

mo preocupado. Cuando acabé de hablar, me miró gon. fijeza, hizo un ligero movimiento de hombros, y me dijo em un tomo frio que me, heló la sangre: — Y bien, señor Prieto, no puedo ne-

garlo, el dinero que unted ha recibido salió de mil bolsillo, que, por desgracia, no se halla muy abundante; y supuesto que usted quiere devolverme la cantidad que ie he proporcionado, acepto la oferta, y usted me hará con el pago un verdadero ser vicio. Sírvase usted indicarme los términos en que podrá hacerme la devolución, y yo agregaré algunas condiciones que aseguren mi crédito.

"Estas palabras venían á destruir una de mis más bellas ilusiones: el artista, el poeta, se transformaba en el hombre de megocios, en el insensible calculista, que acaso pretendería abusar de mi difícil situación.

-"Señor D. Fernando,—le contesté con el corazón oprimido de amargura, grande, muy grande es el servicio que usted me ha hecho, y mi gratitud será eterna. La deuda que con usted he contraído, asciende á algunos centrenares de pesos, y mi sueldo, mi mezquino sueldo, no llega á veinte pesos cada mes. Ya usted ve cuán cortos som mis reclarsos, y el pago no po-, dré hacerlo sino en proporción á ellos. Separané para usted la tercera pante, la mitad de lo que gano, y la otra mitad la consagraré á mi pobre y santa madre; pero puedo en las horas que me deje libre mi. destino, servirle à usted como escribient. ó de la manera que guste. Lo que desec

es cubrir el crédito de usted y, á fin de lograrlo, trabajaré sin descanso, de din, de noche, á todas horas. Esto es, Sr. Calderón, lo que puedo hacer: ¿quiere nisted más?

Todo me parece muy bien, Sr. Prieto; pero necesito algunas seguridades.

—"¿Y cuáles poldré ofrecer en mi triste situación?

"Calderón, sin contestarme, tomó una hoja de papel; escribió en ella algunas palabras; y entregándome lo que había escrito:

--- "Vea usted, señor Prieto, me dijo con un tono de voz que no olividare munca; -- vea usted si le convienen esas condiciones.

"Tomé el papel; devoné las palabras en él contenidas, y:

"Hermano mio! hermano mio!—exclamé desde lo más intimo de mi corazón." —; Hermano! "Hermano querido!"

"Un torrente de lágrimas inundo al mismo tiempo mis mejillas. Ante mi alma recomocida, Caliderón aparecía grande, sublime, como mi juvenil y exalitada imaginación se lo había representado en sus delinios de poeta y de patriota. Le veía rodeado de um brillo deshimbrador, de algo que me parecía divino.

"¿ Qué era, pues, la que contenía aquella hoja de papel? Las siguientes frases, cuyo inmenso valor sólo comprenderán los corazones generosos:

-"Si me das el dulce nombre de her-"mano, habrás satisfecho con usura el cor-"to servicio que me debes. ¿ Aceptarás es-"ta condición de tu hermano Fernando?"

La relación que antecede, es el más ounplido elogio que puede hacerse del moble tar al dulce poeta zacatecano. Feliz quien debe al cielo un dón de tamto precio, y seliz también el que puede estimar en todo su valor un rasgo tan bello y generoso!

A fines de 1837, nuiestro poeta regnesaba á Zacatecas, eulyan puertas le abría la magnanimidad del señor General Tornel, Ministro entonces de Guerra y Marina. Este illustrado protectior de la juventud estudiosa, y Mecenas entusiasta de los poetas y sabios mexicanos, decía en una carta referente lá Caliderón: "El genio no tiene enemigos y los talentos deben respetarse por las revoluciones." Rasgo que houra al señor Tornel, y que es uno de los mejones timbres de gloria para su nombre esclaracido.

En los años siguientes, y bajo la influencia de las doctrinas y los principios literarios de la escuela romántica, dominante enboraces, el vate zacatecano dió á fuz los eltamas "El Torneo," "Ama Boleque fueron acogidos com extraordinario calor y representados con aplauso en todos los teatros de la República. También escribió por el mismo tiempo la comedia "A ninguna de las tres," modelada en las del célebre poeta español D. Manuel Bretón de los Herreros, cuyas bellísimas producciones dramáticas formaban en aquella época las delicias de los mexicanos.

Tales fueron las últimas y muy notables composiciones literarias de l'alderón. Su lira no volvió á sonar más, y el poeta se consagró á las ocupaciones y á los cuidados domésticos. Su dolorosa y precoz vejez se vió minada por crueles enfermedades y amargada por los reveses é infortunios de la patria.

Y no podía ser de otro modo: el patriotismo de Calderón, therido profundamente
por los desastres de México en su lucha
con la ambiciosa y formidable República
de los Estados Unidos de Améréica, ese
patriotismo de que el poeta había dado tan
relevantes pruebas, y que le había colocado entre los más idistinguidos hijos del
Antálhuac; ese patriotismo sólo comparable
con el de un héroe romano en los mejores tiempos del pueblo ney, y que era para
Calderón la llama vital que conservaba su
quebrantada existencia; ese patriotismo se
sintió humillado com nuestras derrotas, y

se extinguió al fin con el último suspiro del bardo. El autor de "El soldado de la libertadio no podía sobrevivir á nuestra vergilenza, sellada por la mano del vencedor en los tratados de paz de Guadalupe Hidalgo. Contract of the Addition Gloria al patriota! Renombre inmortal

al poeta! of all my and which his

Ligero es el examen que nos proponemos hacer de las poesías líricas y dramáticas del poeta zacatecano. Y preciso es que así sea, ya se atienda al poco espacio de que disponemos en este libro para llevar á cabo nuestro trabajo, y ya principalmente porque ni nuestros conocimientos ni nuestra capacidad mos dan derecho para escribir un vendadero juicio critico de las cobras de Oaliderón.

Hecha esta in advertencia, comencemos desde luego.

En toda composición literaria debemos atender á la esencia, ó sea el pensamiento, y á la forma, ó sea la maniera con quie se expresa aquello que se piensa, se quiete ó se siente.

Si aplicamos esta doctrina à las poesias de Calderón; precisio mos será confesal que, en su esencia, los pensamientos raras veces se levantan sobre la esfera de lo ordimario o común; aligumos otros son falsos, y pocos, muy pocos nuevos y brillantes. La forma, attitique fátil, armoniosa y abundante, con frequencia es incorrecta, particularperte en la parte prosódica; defecto en que
por desgracia dan incurrido muchos de
nuestros más esclarecidos poetas. Y, sin
embargo de todo, las composiciones del
vate zacatecamo tienen tanto sentimiento,
hay en ellas tal termura, llevan onsigo un
"no sé qué" de divino, que no pueden menos de arrebatarnos, seducirnos y cautivarmos.

Por eso no nos fijamos en los defectos, por eso despreciamos los lunares, por eso nos sentimos embelesados con la lectura de estas poesías; ellas son el eco de un sentimiento, la expresión de una alma con la que gozamos ó sufrimos, con la que deslade emperanza que nos hace distinguir horizontes más hallos, días más tranquilos y lelices; ellas son, en resumen, el himno, la suplica ó el genlido de un conazón que simpativa con el nuestro, y al que acompañamos con termura en la transfiguración brillante de su Talbor, en la crucifixión dolorosa de su Calvario.

Si la poesía no es más que "la representación sensible del bello ideal por medio de la pallabra," preciso es aplicar á Calderón el epiteto de poeta, y de notable y sentido poeta, no bostante sus faltas é incorrecciones, así en la esencia como en la forma.

con la lectura de la siguiente estrofa?:



# DATOS BIOGRAFICOS.

D. Fernando Calderón, hijo de la ciu-ciad de Guadalajara, nació el 20 de julio de 1809, de una distinguida familia zacatecana, la cual se esmeró en darle una buena educación, pues felizmente abundaba en los necesarios recursos para haterlo. Desde muy niño tuvo afición decidida á la lectura, y fué estudioso y aplicado a grado tal, que á los quince años hacía ya muy buenos versos y se distinguía por su saber entre sus compañeros; siendo digno de notar que debido à esa misma aplicación alcanzó á recibirse de abogado el año de 1820, es decir, cuando sólo contaba veinte de edad. Escribió un ensayo: dramatico con el título de "Reinaldo y Elina," bastante bueno para su corta

Calderón, -D

edad, que sué representado con regular éxito en el teatno de Guadalajara; y otros no menos felices.

Conduídos sus estudios, pasó á Zacatecas, en donde comenzó á ejercer su honrosa profesión, sin abandonar por eso el cultivo de la poesía; pues al contrario, dió á la escena en el teatro de esa ciudad nuevas piezas dramáticas que hicieron su nombre popular y apreciable. Contribuyendo, acaso principalmente, este triunfo á despertar en él deseos de figurar en otra esfera, pronto se mezcló en la política del Esttado, llegando su entusiasmo por ella hasta obligarlo á tomar las armas en 1835 para defender y proteger las tendencias de su partido; en ese mismo año quedo herido gravemente en un combate. A poco fué desterrado del Estado por el gobierno del mismo; y con tal motivo vino á refugiarse á México abandonando manejo y administración de sus intereses. En esta ciudad, debido sin duda á sus pocas relaciones, sufrió al principio algunas escaseces; pero pronto su fama literaria le proporcionó la amistad de algunas personas illustradas é influyentes, quienes se apresuraron á presentarlo á la Academia de Letrán, fundada hacía pooco, la cual lo recibió gustosa en su seno.

Alli, en medio de las suminosas discusiones de D. Joaquín Pesado, de Lacunza y otros literatos inolvidables, se despertaron en nuestro Calderón nuevas y brillantes facultades; se afinó su gusto literario, estudió los buenos modelos, y se aprovechó, finalmente, de la experiencia, saber y erudición de sus nuevos amigos: las composiciones de entonces revelan estudios y detenimiento, tienen un lenguaje más cuidado y la locución es más clara y natural.

Calderón, en las consultas que hacía á aquellos distingudos maestros, se mostraba siempre dócil y atento á sus indicaciones, aceptaba sus correcciones y seguía el camino que ellos le marcaban; en una palabra, su residencia en México le fué sumamente útil y provechosa. Por aquel tiempo corrigió y dió á la escena algunas de las obras que ya tenía escritas y otras que nuevamente compuso, como "A ninguna de las tres," "El Torneo," "Ana Bollena" y "Hermán ó la Viuelita del Cruzado." Los triunfos que Calderón obtuvo con la representación de estas composiciones, influyeron segulramente en que D. José María Tornel, Ministro de la Guerra, y en todo tiempo amigo y protector de los amantes de las letras, se empeñase con cl Gobierno de Zacatecas para que levantase à autor tan distinguido el d'estierro que pesaba sobre él, pues que "el genio"decía-"no tiene enemigos, y los talentos

# IIXXX

deben respetarse por las revoluciones." Oída y atendida como lo merecía esta petición, Calderón pudo ya volver á Zacatecas, en donde algún tiempo después de su llegada fué nombrado secretario del Tribunal de Justicia; sen seguida electo diputado, y por último, llamado á desempeñar la Secretaría de Gobierno. Retirado lá la vida privada, en donde no escasearon para él los cuidados de familia ni las tribulaciones de ingratitudes y olvido, una terrible enfermedad, que durante un año lo tuvo postrado en el lecho del dollor, lo Hevó al sepulcro el 18 de enero de 1845. en la villa de Ojocaliente, lugar de su residencia, á la temprana edad de 36 años. Dejó sin concluir un drama con el titulo de "El Caballero Negro," y un poema con el de "La Creación." Sus obras dramáticas se publicaron dos veces: una edición aparecho con prologo de D. José Joaquin Pesado, y otra don uno de D. Manuel Payno. "Se notará en las obras de Calderón-dice el primero-algunos defectos, algunos descuidos, algunas incorrecciones, pero en cambio cuánta poesía, cuánta dulzura, y á veces cuánto fuego! Su loculción es chara, sus pensamientos exactos, sus pasiones nobles, y siempre caballerescos sus sentimientos. En ellos, como que se pinta o revela el alma del autor; así es que al pasar la vista por sus páginas se sienten movidos los afectos y arrebatado el corazón. Sus mismos descuidos son hijos de su facilidad, defecto común en los ingenios dotados de aquella rica prenda.

"El lector perdona los ligeros defectos que hay en la obra, en cambio del raudal

de armonía que lo suspende."

Caldenón es más notable y digno de admiración como poeta lírico que como dramático. Sus obras para el teatro, calificadas por el señor Couto de "ensayos felices," adolecen, por lo general, de los defectos que el nomanticismo produjo en nuestra literatura: el llenguaje, si bien es fácil y animado, tiene á veces cierta profusión de adornos que le quitan la naturalidad; lla acción camina en medio de muchas circunstancias, que, además de dividir la atención, dejan adivinar pronto el desenlace. Por lo demás, los versos son muy bellos, armoniosos y fluidos.

Calderón, pues, merece justamente ser contado entre nuestros mejores poetas, y la popularidad de que gozan algunos de sus dramas, acredita su merito: conviene también no olvidar que él y Rodríguez Galván dienon eficaz impulso á nuestro teatro, en una época en que todos se dedicaban á la poesía puramente lírica.

. . ; , ;+ •

•

.

• • 1 . • ,

Clorati

Vuela, vuela, corcel mío Denodado;

No abatan tu noble brio Enemigos escuadrones,

Que el fluego de los cañones Siempre altivo has despreciado:

Y mil veces
Has ofdo
Su estallido
Atterrador,
Como un canto
De victoria,

De stu gloria Precursor

Entre hierros con oprobio Gocen otros de la paz; Yo no, que busco en la guenra La muerte ó la libertad.

Esta solla estrolfa, á falta de mejores títulos, valdiría á su autor el envidiable dictado de poeta:

Fijemos ahora nuestra atención, siquiera sea por un momento, en la poesía intitulada "El sueño del tirano." ¡Qué valentía en los pensamientos! ¡Qué belleza en el colorido! ¡Cuánta verdad en la descripción!

Cual espada de fuego le penetram: Con pasos agitados

Calderón,—C

Recorre su magnifico aposento, Sin hallar el consuelo: en su alma impura La amistad, el amor son nombres vanos Que jamás comprendió...

Erizanse los cabellos, se experimenta una angustia horrible y se, ve algo parecido á las creaciones terrificas del Dante, cuando Calderón nos dice en seguida:

Tapizado de huesos el suelo,
Va sobre ellos poniendo la planta,
Y al fijarla los huesos quebranta
Con un sordo simiestro crugir:
A su diestra y simiestra divisa
Esqueletos sin fin hacinados,
Y los cráneos del viento agitados
Le parece que escucha gemir...

En nuestro humilde juicio esta composición y la que intituló "El soldado de la libertad,"—de la que hemos citado ya una estrofa,—inmontalizarám á Calderón, y le darán un lugar muy distinguido entre los mejores poetas mexicanos.

Escuchémosle ahora cuando pulsa la lira del Pétrarca, y canta con ternura esa dulcisima y terrible pasión que llamamos amor.

¡ Com qué sentimiento, con qué profundo sentimiento dice el enamorado vate:

Las almas que el cielo junta : Quién pudiera desunirlas?

### XXIII

No, nuestro amor será eterno. A ottra más Ibrillante vida Renacerán á adorarse Tus cenizas y las mías!

Tierna también, intensamente tierna es la composición que lleva por título ": Una memoria!" cuya lectura recomendamos á las almas sensibles.

Sería, en verdad, necesario para apreciar todas y cada una de las bellezas que encierra este volumen, trasladar aquí la mayor parte de las composiciones en él contenidas. Baste lo que dejamos copiado para que se vea que su autor fué un poeta, y un gran poeta, no obstante las falltas en que incurrió y de las que, con sentimiento, pasamos á ocuparnos.

Hemos dicho que la entonación de sus versos, raras veces se levanta sobre la esfera de lo común, y ahora nos será preciso añadir que en ocasiones se arrastra hasta tocan en lo vulgar y prosaico. Ejemplo de ello:

Amigo, dime si me ama Aquella por quien respiro; Si ha exhallado algún suspiro Después que me separé.

Flojos son los primeros versos del soneto dedicado á la señorita María de los Angeles Z. y G., siendo de notar que el último pie del cuanteto. De Maria de los Angeles te dieron,

no es ni puede ser nunca verso.

Cansado y prosaico nos parece, casi en su totalidad, el soneto á Hidalgo; y prosaicos y cansados los primeros versos de la composición: "Brindando á las mexicanas

el 16 de septiembre de 1837."

Hemos dicho ya que las poesías de Calderón presentan incorrecciones, particularmente en su parte prosódica, y así lo comprueban multitud de versos que sería fastidioso señalar en su totalidad; pero de los que, en confirmación de nuestro aserto, nos vemos obligados á citar siguiena algunos. Tales son los siguientes:

Creen que acaba en el sepulcro,

verso de nueve silabas en un romance octosilabo:

Te veo si estoy despierto,

verso de ocho sílabas en una composición formada de versos heptasílabos.

Serpenticando se oculta allá á lo lejos,

verso considerado como endecasilabo, cuando triene doce silabas:

Todavía tienen para mí las flores,

verso con los mismos defectos que el anterior.

En los romances de Calderón se encuentran con frecuencia legítimos y verdaderos consonantes donde sólo debieran hallarse voces ó pallabras asonantadas, como sucede en la escena II, acto bercero de "El Torneo," en que consuenan "descolorido" y "marido;" en la escena VI del mismo acto y drama, donde hallamos "serena" y "enajena;" mientras que en otro llugar supone Callderón que son consonantes "cho" y "pliebeyo" (Ana Bolena, escena III, acto tercero).

Un poeta notabilisimo, cuyos juicios y amistad tenemos en mucho (1), nos ha dicho aliguna vez que; en su concepto, uma facilidad extraordinaria pana versificar, perjudica y daña por lo común al que la tiene, pues ella es con frecuencia causa de incorrecciones y defectos, en que no incurren los que de tal facilidad carecen. Acaso no sea esto del todo exacto; pero en lo que sí mo cabe duda, es en que la mayor parte de las fálltas cometidas por el vate zacatecano se debieron á esa facilidad para versificar, que fué en Calderón verdaderamente prodigiosa.

A ella y al fastidio que le causaba corregir sus composiciones hay que atribur

<sup>(1)</sup> Ei Sr. D. Manuel M. Flores.

#### XXVI

esos lunares de sus obras, principalmente en las dramáticas.

Hijas exclusivamente del descuido son las siguientes incorrecciones:

Vosotros retiraos....

Que tendrá cuando menos....

No tal. amigo mío....

¡Ah! sois vos, Kinston!...

que encontrará el lector en las poesías dramáticas, donde por descuido y sólo por descuido del poeta, aparecen como versos octosílabos.

Tampoco son versos de ocho sílabas, como lo debieran ser, los que á continuación copiamos:

- D. (Carlos.— "Boulquet."
- D. Tim,—

Bu... ¿qué?

D. Carlos.—

-Ramillete. Viejo, etc.

Incorrecciones son estas últimas, así como las que antes hemos mencionado, que pudienon fácilmente desaparecer, diciendo v. g.:

Creen que acaba en la tumba (Contigo estoy despiento, Serpeando se oculta allá á lo lejos:

#### XXVII

Aun tienen para mí las lindas flortes Vosotros, pues, retiraos.

Que bendrá cuando muy menos

¡Ah!¡Kinston! Kinston ¿sois vos?

D. Tim.—

Bu... ¿qué? No lo entiendo.

D. Carlos.—

Quiero decir namillete.

(¡ Qué impertinente es el viejo!)

"Andiamo, andiamo."

Cort. tercero.—

(Sea entire nosotros dichio.)

Pero si con facilidad pueden desaparecer estas incorrecciones de forma, no sucede lo mismo con algunos defectos esenciales, que se notan, por desgracia, en las obras de Caliderón, especialmente en las dramáticas.

La acción, por lo regular, camina en ellas con lentitud; las escenas no son siempre motivadas; los monólogos ó solioquios se repiten con frecuencia, son largos y se hacen, por lo mismo, inverosímiles y fatigosos para el actor y para el público; el estilo, por último, carece de sobriedad en el ornato, siendo propio del género lírico por los arranques, las digresiones y las galas que lo distinguen y de que Calderón no pudo ó no quiso prescindir en sus composiciones dramáticas.

Sentimos en el alma que la imparciali-

#### XXVIII

dad de la crítica nos haya obligado á mencionar no sólo las muchas bellezas, sino también las impenfecciones ó los defectos que, por desgracia, aparecen en las poesías del gran vate zacatecano. Al obrar así, hemos cumplido con el deber que pesaba sobre nuestros débiles hombros desde el momento en que aceptamos el desempeño de una obra erizada de inconvenientes y dificultades.

Queda, pues, terminada muestra tarea, y sóllo nos resta solicitar pana ella la indulgencia de los lectores, y colocar sobre la frente del poeta una corona de inmarcesible launel. Gloria á Calderón, que tanto nombre y lustre dió á la República, y eterna fama á su preclamo ingenio, ouyas obras inmortales serán siempre motivo de justo y levantado orgullo para la patria!

Puebla, Febrero de 1881.

RAFAEL B. DE LA COLINA.

# POESIAS LIRICAS

. ,

# THE LIBRARY THE UNIVERSITY OF TEXAS

# EL PORVENIR

Tú me amas, y yo te adoro; Pero ha de llegar el día En que tú ó yo para siempre Debemos dejar la vida: Los espíritus cobardes, Las almas bajas y tibias, Desechan esta memoria, Y al pensarlo se horrorizan: Creen que acaba en el sepulcro El amor y sus delicias ¡Insensatios! ¡no conocen Su esencia pura y divina! El alma jamás perece, Pues del cuerpo desprendida Pasa á una región suprema De venturas y de dichas: Y este dulce sentimiento LD

Del amor, esta semilla
Que en nuestras almas sembrara
Del Gran Ser la mano misma,
La debe seguir, no hay duda:
El alma en amor respira,
Es su esencia, es su alimento,
Y sin él no existiría.
No temas, Amira hermosa,
De horrible muerte las iras;
Las almas que el cielo junta
¿ Quién pudiera desuninlas?
No, nuestro amor será eterno:
A otra más brillante vida,
Renacerán á adorarse
Tus cenizas y las mías.

1,825.

## A AMIRA

Eres, Amira bella,
Más pura que las flores:
Tus risas son amores,
Y amor es tu mirar:
¡Feliz cuando á tu lado
Suspiro, y tú suspiras!
¡Oh Amira celestial!

Cuando tu mano hermosa
Toca la ardiente mía....
¡Cómo, cómo podría
Pintar mi sensación!
Hierve mi sangre toda
¡Con un ardor divino;
No cambio mi destino
Por cuanto alumbra el sol!

En todas partes miro
Tu imagen adorada:
Do quiera retratada:
Te encuentra mi pasión:
Me sigues á las cortes
Y al árido desierto:
Te veo si estoy despierto,
Si sueño es con tu amor.

En la floresta hermosa

Y en la tranquila fuente; En la aurora luciente, Allí estás siempre tú; Y si en la quieta noche Contemplo las estrellas, Miro en sus luces bellas De tus ojos la luz.

Imagen seductora
Del cielo soberano,
¿ Podrá ningún humano
Tus gracias merecer?
¡ Oh! deja el mundo, Amira,
Y elevando tu vuelo
Sube al sereno cielo,
Que tu morada es;

Mas Dios te manda al Mundo Como genio divino, Que vienes el destino Del hombre á consolar. Tus ojos cuál encanto Tienen, oh dulce Amira! Que el que una vez te mira No sabe más qué amar.

1,828.

## A UNA ROSA MARCHITA.

¿Eres tú, triste rosa,
La que aver difundía
Balsámica ambrosía,
Y tu altiva cabeza levantando.
Eras la reina de la selva umbría?
¿Por qué tan pronto, dime,
Hoy triste y desolada
Te encuentras de tus galas despojada?

Ayer viento suave
Te halagó cariñoso,
Ayer alegre el ave
Su cántico armonioso
Ejercitaba, sobre tí posando;
Tú, rosa, le inspirabas,
Y á cantar sus amores le excitabas.

Tal vez el fatigado peregrino
Al pasar junto á tí quiso cortarte:
Tal vez quiso llevarte
Algún amante á su ardoroso seno;
Pero al ver tu hermosura,
La compasión sintieron,

\( \) su atrevida mano detuvieron.

Hoy nadie te respeta; El furioso aquilón te ha deshojado; Ya nada te ha quedado, ¡O reina de las flores! De tu pasado brillo y tus colores.

La fiel imagen eres
De mi triste fortuna:
Ay! todos mis placeres,
Todas mis esperanzas, una á una
Arrancándome ha ido
Un destino funesto, cual tus hojas
Arrancó el huracán enbravecido!

No habrá quien te dirija una mirada? Estarás condenada
A eterna soledad y amargo lloro? No; que existe un mortal sobre la tierra, Un joven infeliz, desesperado, A quien horrible suerte ha condenado A perpetuo gemir: ven, pues, ¡oh rosa! Ven á mi amante seno, en él reposa, Y ojalá de mis besos la pureza Resucitar pudiera tu belleza.

Ven, ven i oh triste rosa!
Si es mi suerte á la tuya semejante,
Y tu última fragancia será mía.
Burlemos su porfía;
Ven, todas mis caricias serán tuyas,
1,828.

## FELICIDAD.

tà la verdadera calma, s, que jamás la vi? sin cesar el alma, r! huyendo va de mí.

no en los salones oderoso reposo elicidad; agradable e presenta, vela, se ahuyenta, verdad.

anzas que al guerrero xa poesía: ), un corazón de acero erá mi guía."

el marcial estruendo; conora, rilladora e empuñar: ; mas ; oh cielos, tan terrible! razón sensible, o Norar?

Calderóp, -2

¿Cómo podéis en medio de la guerra Tranquilos respirar? ¡oh cielo santo! ¿Puede agradaros devastar la tierra, Y esparcir por do quiera luto y llanto?

En torno de vuestiro carro Sólo se escuchan gemidos De infelices sumergidos En dolorosa orfandad.

Yo no miro en ese cuadro Sino un placer horroroso: No el dulcísimo reposo Que llaman felicidad.

No hay dicha, en fin, exclaman triste-(mente,

El sabio, el rey, el hábil cortesano; ¡Necios! venid, y la veréis patente Sobre la alegre faz del aldeano;

Vuestros deslumbrados ojos Buscan poder y niqueza, Y en medio de la grandeza Queréis la dicha encontrar.

Dejad vuestro error funesto; Bajad á ese valle umbroso; Veréis un hombre dichoso Junto del humilde hogar.

De su amada familia acariciado Pasa él allí su vida deliciosa; Su placer es amar y ser amado. Su riqueza, sus hijos y su esposa. TxD En su habitación sencilla
No brilla el mármol ni el oro;
Mas ¿qué importa? otro tesoro,
Tiene allí su corazón.
El cariño de su esposa,
De sus hijos la terneza:
He aquí toda su riqueza,
He aquí toda su ambición.

No eres un nombre vano, una quimera; Te hallaré al fin, felicidad amada: La mano de una tierna compañera Me ofrecerá tu copa embalsamada. ¡Felicidad, felicidad querida,

Te encuentra al fin mi corazón ardiente! ¡Ven y consuela mi alma adolorida! ¡Ven, y refresca mi abrasada frente!

1,827.

# LA VUELTA DEL DESTERRADO.

Triste, afligido, lloroso, : Volvió á su patria un anciano, A quien el odio tirano De sus hogares lanzó: Párase: tiende la vista Sobre su paterno suelo, Alza los ojos al cielo, Y así el mísero exclamó: "Al fin, ioh patria querida! Al fin mi cansada planta Vuelve á pisar tu recinto Después de tantas desgracias: Políticas disensiones, Persecusiones tiranas, El furor de los partidos De tu seno me arrancaran: Yo me acuerdo, si, me acuerdo, No puede olvidario el alma! De aquel tristisimo día En que salí de tus playas: Yo pisé el bajel funesto Que de tí me separaba, Como pisa un triste reo De su cadalso las gradas: Yo he vagado cuatro lustros Por las regiones extrañas, Sin apoyo, sin asilo,

Sin consuelo ni esperanza: El miserable alimento Con mis lágrimas regaba, Sin tener un solo amigo Que mis penas consolara; Mis hijos, mis tiernos hijos, Mi esposa desconsolada, Mis amigos, todos, todos, Se presentaban á mi alma: Eterno Dios; cuántas veces Te, dirigí mis plegarias Pidiendote que la muerte Mis desgracias terminara!

Vuelvo, en fin; pero; qué miro!
Ni aun existe mi cabaña,
Su lugar quedó desierto
Por el furor de las armas.
¡Hijos... esposa... no existen!
Nadie escucha mis plegarias:
¡Han muerto, descansan todos
En su tumba solitaria!
¡Hijos... esposa... no existen!
Ni padre, ni esposo... nada,
Nada soy sino un mendigo
Un extranjero en mi patria.

Sólo queda en este sitio
El árbol que con sus ramas
Cubrió á mi cara familia,
Que á su sombra reposaba:
¡Infeliz! ¡cuántos recuerdos!
Mi esposa allí se senttaba,
Aquí mis pequeños hijos

En mis rodillas jugaban, Y ahora ....; ahora mada tengo Sino lágrimas amargas!

Arbol, tú sólo me quedas;
Mas ni á tí se respetaron,
Pues en tu tronco estoy viendo
Las señales de las lanzas.
¿Y esta mancha? ¡Dios piadoso!
¿Será tal vez esta mancha
Sangre de mis tristes hijos?
¿Su sangre aquí derramada?
¡Oh Dios! esta sangre pura
Sobre las cabezas caiga
De los viles ambiciosos
Que despedazan mi patria."

No pudo más el anciano, Abrazó el árbol querido, Lanzó un lúgubre gemido, Y junto al tronco expiró...

Después, algún aldeano Le dió humilde sepultura, Y dos leños en figura De cruz, allí colocó.

1,836.

# LA RISA DE LA BELDAD.

Bella es la flor que en las auras Con blando vaivén se mece:
Bello el iris que aparece
Después de la tempestad:
Bella en noche borrascosa
Una solitaria estrella;
Pero más que todo es bella
"La risa de la beldad."

Despreciando los peligros El entusiasta guerrero, Trueca por el duro acero La dulce tranquilidad:

¿ Quién su corazón enciende Cuando á la lucha se lanza? ¿ Quién anima su esperanza?... "La risa de la beldad."

El conquistador altivo
Precedido de la guerra,
Cubre de sangre la tierra,
De miseria y orfandad:
¿Y quién el curso detiene
De su cólera siniestra?
¿Y quién desarma la diestra?
"La risa de la beldad."

¿Quién del prisionero triste Endulza el feroz tormento? ¿Por quién olvida un momento Su perdida libertad?

¿Y quién, en fin, del poeta Hace resonar la lina? ¿Quien sus acentos inspira? "La risa de la beldad."

Una suerte inexorable,
Llena de lutto mi vida,
Y mi alma gime oprimida
Por la dura adversidad,
Pero yo olvido estas horas
De tanta amargura llenas,
Cuando suaviza mis penas
"La risa de la beldad."

1,837.

## A MI AMADA LLORANDO.

No llores, amada mía, Que con tu llanto de fuego Arrebatas el sosiego De mi amante corazón; No naciste para el llanto, Que el placer es tu destino: Sobre tu rostro divino No reine, hermosa, el dolor.

L'ore el triste que te adora, Y que en su dolor no alcanza Ni consuelo ni esperanza, A su ardiente y fino amor. Llore el mísero que lucha Con una pasión insana; Llore al que esperanza vana Engañó su corazón.

Pero tú, mujer divina,
No naciste para el duelo;
Perteneces toda al cielo,
Y en el cielo no hay dolor.
En tu boca purpurina
Tenga la risa su asiento:
En tus ojos el contento:
La paz en tu corazón.

Calderón. - 3

No: el llanto, no, de tus ojos Eclipse la luz fulgente;
Levanta al cielo tu frente,
Angel de dicha y amor,
Y pasa alegre tu vida
Circundada de ventura,
En tanto que de amargura
El cáliz apuro yo.

1,840.



## LA DESPEDIDA.

Llegó el fatal instante, Amira idolatrada: Tu imagen retratada Irá en mi corazón: Ella será el recuerdo De mi pasada gloria: Amira, esta memoria Que calme mi dolor

Cuando el doliente llanto
Publique mi desvelo,
Ella será el consuelo
De mi amargo penar:
¡Oh, cuántas veces, cuántas,
Engañaré la ausencia!
Creeré de tu presencia
El gozo disfrutar.

¡Mentidas ilusiones!

De magia lisonjera,
¿Por qué de esta manera
Me hacéis soñar placer?
¡Oh! si acaso durara

Este engañoso fuego....

Pero huye, y queda luego
Tan sólo el padecer.

Veránme á mí en tu ausencia En lágrimas desecho, Y en tanto de un pecho Otro el amor tendrá... Mas ¿yo creerte inconstante? Perdona, Amira hermosa; Puro como la rosa

Tu corazón será.

Pero llegó el momento, Se acerca' la partida..... Adiós, mi bien, mi vida! ¡Mi adoración, adiós!-No temas que te olvide, Jamás, Amira amada; Tu imagen retratada

"Irá en mi corazón."

# A UN AMIGO EN MI AUSENCIA.

Amigo, dime si me ama Aquella por quien respiro; Si ha exhalado algún suspiro Después que me separé: Dime si acaso inhumana De mí se olvida engañosa; Dime si la ves llorosa, O si ha burlado mi fe.

Dimelo; la incertidumbre Es más triste que el mal mismo: Saca á mi alma de este abismo En que sumergida está:

Pero... si fuere inconstante...
Nada digas en mi daño;
Más vale creer el engaño,
Que el desengaño llorar.

1,826.

## LOS RECUERDOS.

Estos...; fatal memoria!
Estos los sitios son donde algún día
De placeres purísimos colmada,
Gozó felicidad el alma mía.
Aquí está todavía
La señal de la huella idolatrada
De mi bien más querido...
Triste recuerdo del placer perdido!

Sitios que en otro tiempo Mirásteis mi ventura, Ved ahora mi amargura, Mi bárbaro dolor.

En dónde está mi amada, Dime, bosque sagrado, Acaso se ha ausentado, Acaso me olvidó?

Sí, me olvidó la ingrata,
Me olvidó la perjura;
Yo la juzgué.... ¡locura!
Yo la juzgaba fiel;
¡Ay! ¿quién pensar pudiera
Que aquel ángel mentía?
"Yo te amo, me decía,
Jamás te olvidaré."

¡Qué pronto, ¡desdichado! Faltó á su juramento! Tan pronto como el viento Sus palabras llevó;
¿Y qué me queda, ¡cielos!
En este bosque ahora?
Recuerdo que devora
Mi mustio corazón.

Arbol, en otro tiempo
Bajo tu fresca sombra me sentaba
En el calor del día,
Y amorosas canciones entonaba,
Que inspirarme solía
La que un amor eterno me juraba:
¿En dónde está este amor? huyó ligero,
¡Huyó, tú existes, y á tu sombra muero!

Arbol, si por acaso
Volviese mi adorada,
De mi rival burlada,
Para llorar su error,
Dile que aun en mi muerte,
Su nombre he repetido;
¡Ayl dile que el olvido
Jamás de mi triunfó.

Arbol, tú puedes verla;
Pero yo, desdichado,
Bajo al sepulcro helado
En mi florida edad;
V ni el trista consuelo

Y ni el triste consuelo Le queda al alma mía, De que á mi tumba fría Venga nadie á llorar!!!

## LA SOLEDAD

Traducción de la Meditación 1ª de M. Lamartine.

¡Oh cuántas veces sobre la montaña, Bajo la vieja encina yo me siento Cuando se pone el sol, mi vista errante Por la inmensa llanura dirigiendo,

Cuyo variado y esplendente cuadro, Desenvolverse ante mis plantas veo. Ruge aquí el río en espumosas ondas, Serpenteando se oculta allá á lo lejos:

Más allá se descubre el lago inmóvil, Sus dormitantes aguas extendiendo, Donde se alza la estrella vespertina, Sobre el azul hermoso de los cielos.

En la cima elevada de los montes, Coronados de bosques verdinegros, El incierto crepúsculo su rayo Postrero arroja, en tanto que en silencio

De la callada relna de las sombras, El carro vaporoso va subiendo, Del horizonte al borde blanqueando Con el pálido albor de sus reflejos.

De la gótica torre se alza entonces Sonido religioso, y el viajero Se detiene: de rústica campana Se oye sonar el compasado acento.

Que á los rumores últimos del dia, Se une formando místicos conciertos. Pero, ; ay de míl que á tan hermosos oua-(dros

Es mi alma indiferente; al recorrerlos

No experimento encantos ni trasportes: Y como una alma errante me contemplo En esta tierra: el sol; ay! de los vivos, No puede, no, recalentar los muertos!

De cotina en cofina: de la aurora Hasta do el sol oculta sus reflejos: Del Sud al Aquilón: por todas partes, Del espacio los puntos recorriendo,

L'hevo en vano mi vista, y triste exclamo : No hay dicha para mi en el universo! ¿Qué me importan las chozas, los palacios, Estos valles, en fin? ; vanos objetos!

Su encanto para mi se ha disipado: ¡Oh bosques, rocas, rios turbulentos, idas, un ser sólo lo para mi está yermo!

> que acabe el soi su (curso, lo contemplo: Calderón.-4

Que las nubes ofusquen su faz pura, O brille de zafir en claro cielo;

¡Oh! ¿qué me importa el sol? ¡Alguna (cosa

Ya de los días por acaso espero? Si en su vuelo pudiera yo seguirle, Vacío nada más, tristes desiertos

Vieran mis ojos ¡ay! en todas partes. De cuanto alumbra el sol nada deseo; Nada le pido al mundo ni á los hombres; Nada le pido, nada, al universo!

Del mundo más allá, donde fulgura El verdadero Sol, en otros cielos, A la tierra dejando mis despojos, El objeto encontrara de mis sueños.

Yo me embriagara allí en la fuente pura A que aspiro, encontrando al mismo tiem-(po

La esperanza, el amor, aquel bien dulce, Aquel bien ideal, que es siempre objeto

Del ardiente deseo de las almas, Y que no tiene nombre en este suelo. Que no pueda, llevado sobre el carro De la aurora, lanzarme en un momento

Hasta ti, vago objeto de mis votos! Sobre este triste mundo de destierro, ¿Por qué vivo yo aún? entre él, sin duda, Y entre mí, nada de común encuentro.

Cuando la hoja de los bosques cae Por la pradera, se levanta el viento De la noche arrancándola á los valles: Y yo, ; triste de mí! yo me contemplo Semejante á esta hoja ya marchita: Arrástrame también, aquilón fiero! 1,840.



i n

# INVOCACION.

(Traducción del Sr. Alfonso Lamartine.)

Tú que te me apareciste De ese valle en el desierto, Pasajera en estos sillos, Habitante de los cielos: O tú, que brillar hiciste, De obscura noche en el seno, Ante mis ojos un rayo De un amor puro y sereno: Dígnate á mi humana vista Mostrarte por fin sin velo. Dime tu nombre, tu patria, Tu destino: di ¿si es cierto Que fué la tierra tu cuna, O eres soplo del Eterno? ¿Volverás á ser mañana El fulgor puro del cielo; O en este lugar de luto, De miseria y de destierro, Debes seguir todavía Tu fatigoso sendero? Cualquier que sea tu nombre, Tu patria y destino, joh genio De las mansiones divinas! Oh hija de la tierra! al menos, Déjame toda mi vida

Ofrecerte amor é incienso. Si tú debes, cual nosotros, Acabar tu curso presto, Sé mi apoyo, sé mi guia; Permite que en todos tiempos, En todas partes, el polvo Do tus pies estén impresos Bese ardiente el labio mío; Pero si elevas tu vuelo, St lejos de nuestros ojos, Dentro de muy poco tiempo, De los ángeles hermana, Volver debes á su seno, Ay, después de haberte ama lo Algunos días al menos En este mundo, de mi Acuérdate allá en el cielo!

1,840

# EL VETERANO.

Cubierto de mil heridas
Un valiente veterano,
Vuelve de la guerra usano
A los brazos de su amor:
Con el polvo de las lides,
Qué hermoso está su semblante!
En su frente radiante
Cuál brilla bélico ardor!

A la puerta de su choza Sale á encontrarlo su amada, Ruberosa, alborozada, Palpitando de placer;

Y él estrechando en sus brazos A su adorada María, Siente en llanto de alegría Sus ojos humedecer.

Ven, le dice, ven, hermosa, Toca mi frente ardorosa, ¡Oh mi amor! Mírala, está escrita en ella Una página muy bella De sufrimiento y valor.

En la tremenda batalla, El primero á la muralla Yo subi, Y esta mano que te estrecha, Supo abrir horrible brecha, Pensando, mi blen, en tí.

Cuando á la lid me arrojaba, .
Oh, con qué fuerza tronaba
El cañón!
Mas mi patria y mi querida,
En la lucha enardecida
Llenaban mi corazón.

Y á cada tiro escuchaba
Una voz que me gritaba,
"Vida mía:
"Corre, y con ántimo fuente
Lucha con la horrenda muerte
Por merecer á María."

Y lleno de ardor sagrado, A las filas denodado Me arrojé; Mi pecho hirió hierro insano; Pero el pabellón hispano Sirvió de alfombra á mi pie.

Ese estandarte orgulloso:
Allá en el "Pánuco" undosc
Muestra sea
De nuestro valor, en tanto
Que nuestro estandarte santo
Sobre sus restos ondea.

Yo era pobre; no tenía
Que ofrecerte; oh mi María!
Por tu amor;
Ya soy rico; en sangre tinta
Lleva mi pecho un cinta,
Premio de noble valor.

Y con ella engalanado,
Puedo marchar á tu lado,
Y decir:
"Es ya mía esta belleza.
Porque expuse mi cabeza
Por merecerla ó morir."

Esta cinta es i n tesoro,
Que en más que la plata y oro
Precio yo:
Y mi noble descendencia
Dirá: ¡Ved la rica herencia
Que mi padre nos dejó!

Así el noble veterano
Lleno de gloria decía,
Y orgullosa su María
Gozaba el triunfo con él;
Y ni por el regio trono,
Ni la púrpura brillante,
Aquel venturoso instante,
Trocara su pecho fiel.

1,840.

# BRINDANDO A LAS MEXICANAS EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 1,837.

¿Con que lambién en vuestro cueltó hei-

Cargaba el yugo de opressón impia. Hermesas mexicanas? ¿Con que pudo El tirano cubrir de negro velo Esas frentes divinas En que se mita retratado el cielo?

Tal era vuestra suerte:
La rodilla doblar ante el tirano,
Oue incensaros cual diosas debería.
Y con el labio en que el amor reía,
Besar humi des la sangrienta mano.
Siglos de execración: siglos de oprobio.
Oue pasaron por fin: ya más sereno.
Prilla la libertad el claro día;
Tornóse el lloro en cantos de alegría,
Y late el corazón de gloria lleno.

Andrewskie der State in der Sta

# A LA JUVENTUD ZACATECANA

EN L DIA DE LA APERTURA DEL SALON MANUADO CONSTRUIR POR EL GOBIERNO DE ZACATECAS PARA ESCUELA NORMAL DE PHINEVAS I ETRAS

En medio de las hórridas borrascas Con que la nave del Estado lucha, Quién lo creyera! hoy vemos levantarse Como una tabla de esperanza y vida, Este edificio augusto: así el Eterno En medio de abrasados arenales, Hace que nazca cristalina fuente.

Ardiente llanto sin cesar no vierte

A. ver la patria descilada y triste

De odios civiles y discordias campo?

¿Y qué pariota no dirige al cielo

Votos fervrentes porque torne un dia

La era de paz; de gloria y de ventura,

Que esperar debe el pueblo mexicano?

JAh! sí, yo siento inspiración sagrada, Sublime inspiración que por mi boca Hoy te revela, juventud querida, El futuro destino que te aguarda. Vendrá un día, vendrá, yo lo preveo, En que el poder terrible de las armas Arrollado será por el torrente De ilustración; y la pequeña chispa Que hoy descubren apenas nuestros ojos, Será una antorcha inextinguible y pura, A cuya luz caminarán los pueblos. Ay! nosotros tal vez no alcanzaremos Este mágico cuadro; mas vosotros, Niños felíces, lo veréis sin duda. Oh, quién pudiera descender ahora Al seno obscuro de la tumba helada, Y rena er después á edad tan bella!

Cuando del Septentrión los fuertes hijos De libertad el grito levantaron, Una parte del gótico edificio Cayó al esfuerzo de su noble espada; Pero quedan vestigios todavía: A vesotros no más reserva el cielo La gloria de arrasarlo joh tiernos niños Y levantar el sacrosanto templo De augusta libertad: alzad ufanos Con esperanza dal la noble frente; Valor, joh juventud zacatecana! Seguid la senda que á la gloria guía; De vuestros padres realizad el sueño, Y giande, hermoso, plácido y risueño, Haced que luzca el blienhadado día.

Y de noble ambición animados De la ciencia buscad el tesoro Más brillante, más puro que el oro.

Ya os sonrie la fama inmortal.

En vuestra alma inocente grabado

Tened siempre tan plácido dia:
¡Al fin grande serás, patria mía.

Crande al fin para siempre serás!

# Espren ceda

# EL SOLDADO DE LA LIBERTAD

Sobre un caballo brioso Camina un joven guerrero Cubierto de duro acero, Lleno de bélico ardor: 4 Lleva la espada en el cinto, Lleva en la cuja la lanza,

Brilla en su faz la esperanza, En sus ojos el vulor.

De su diestra el guante quita. Y el robusto cuello halaga. Y la crin, que al viento vaga, De su compañero fiel.

Al sentirse acasticiado Por la mano del valiente, Ufano alzando la frente Relincha el noble corcel.

Su negro pecho y sus brazos De blanca espuma se llenan: Sus herraduras resuenan Sobre el duro pedernal:

Y al compás de sus pisadas, Y al ronco son del acero, Alza la voz el guerrero Con un acento inmortal:

"Vuela, vuela, corcel mío
Denodado;
No abatan tu noble brío
Enemigos escuadrones,
Que el juego de los cañones
Siempre altivo has despreciado:

Y mil veces
Has oido
Su estallido
Aterrador,
Como un canto
De victoria,
De tu gloria
Precursor.

"Entre hierros, con oprobio Gocen otros de la paz; Yo no, que busco en la guerra La muerte ó la libertad."

Yo dejé el paterno asilo Delicioso: Dejé mi existir tranquilo Para ceñirme la espada, Y del seno de mi amada Supe arrancarme animoso:

Ví al dejarla
Su tormento,
¡Qué momento
De dolor!
Ví su llanto
Y pena impía;
Fué á la mía
Superior.

"Entre hierros, con oprobio Gocen otros de la paz; Yo no, que busco en la guerra La muerte ó la libertad."

El artero cortesano, mos La grandeza Busque adulando al tirano, Y doblando la rodilla 30 a construir Mi trotón y humilde silla No daré por su riqueza:

Y bienspueden: Sus salones Con canciones been Resonar; 15 11 11 11 11 11 Corcel mio, Yo prefiero Tu altanero Relinchar.

"Entre hierros, con oprobio Gocen otros de la paz; Yo no, que busco en la guerra.

La muerte ó la libertad." the roll of ware

10 m

Vuela, bruto generoso, Que ha llegado en mante El momento venturoso, De mostrar tu noble brio. Y hollar del tirano impio de della Enjoy alcázar an againment

Relumbrante of A morns

Arrogante
Pisarás,
Y. en su pecho
Con bravura''
Tu heradura
Estamparás.

"Entre hierros, con oprobio! Gocen otros de la paz; Yo no, que busoo en la guerra La muerte ó la libertad."

Así el guerrero cantaba,
Cuando resuena en su oldo
Un lejano sordo ruido,
Como de guerra el fragor:
"A la lid," el fuerte grita,
En los estribos se afianza,
Y em uña la dura lanza,
Lleno de insólito ardor:

En sus ojos, en su frente, La luz brilla de la gloria, Un presagio de victoria, Un rayo de libertad:

Del monte en las quiebras hondas Resuena su voz terrible. Como el huracán horrible Que anuncia la tempestad.

Rápido vuela el caballo, Ya del combate impaciente, Mucho más que el rayo ardiente Es su carrera veloz: Entre una nube de polvo Desaparece el guerrero Se re aún brillar su acero, Se oye á lo lejos su voz: "¡Gloria, gloria!"; Yo no quiero

Una vergonzosa paz;
Busco en medio de la guerr?
La muerte de la libertad!

1,838.

# EL SUEÑO DEL TIRANO

De firmar proscripciones Y decretar suplicios, el tirano Cansado se retira, Y en espléndido lecho hallar pretende El reposo y la paz i desventurado! El sueño, el blando sueño, Le niega su balsámica dulzura: Tenaz remordimiento y amargura Sin cesar le rodean: En todas partes estampada mira-De sus atroces crimenes la historia: Su implacable memoria Fiel en atormentarle, le recuerda Las esposas, los hijos inocentes Que por su saña abandonados gimen En viudez y orfandad: gritos horrendos Cual espada de fuego le penetran: Con pasos agitados Recorre su magnifico aposento, Sin hallar el consuelo: en su alma impura La amistad, el amor, son nombres vanos Oue jamás comprendió: los ojos torna; Su cetro infausto y su corona mira; Un grito lanza de mortal congoja; Con trabajo respira. Y á su lecho frenético se arroja.

44.

Ya por fin, un sopor espantoso, Sus sentidos embarga un momento; Pero el sueño redobla el tormento Con visiones de sangre y horror:

A un desierto se mira llevado Donde el rayo del sol nunca brilla; Una luz sepulcral, amarilla, Allí esparce su triste fulgor.

Tapizado de huesos el suelo, Va sobre ellos poniendo la planta, Y al fijarla los huesos quebranta, Con un sordo siniestro crugir:

A su diestra y siniestra divisa, Esqueletos sin fin hadinados, Y los cráneos, del viento agitados, Le parece que escucha gemir.

Lago inmenso de sangre descubre A sus plantas furioso bramando, Y cabezas hirsutas nadando, Que se asoman y vuelven á hundir: Y se avanzan, se juntan, se apiñan, Y sus cóncavos ojos abriendo, Brilla en ellos relámpago horrendo, De linfernal espantoso lucir.

Del tirano en el rostro se fijan Sus atroces funestas miradas, En sus frentes de sangre bañadas, Del infierno refleja el horror: Y sus dientes rechinan entonces Y sus cérderos labics abriendo, Este grito lanzaron tremendo: "¡Maldición! ¡maldición! ¡maldición!"

Las cavernas de un monte vecino, El acento fatal secundaron: I argo tiempo los ecos sonaron Repitiendo la horrisona voz;

Y el crugir de las olas y el viento. Y el estruendo del rayo espantoso. Parecía al tirano medroso Que clamaban también; ¡Maldición! Cambia luego la escena: entre tinieblas De fuego circundado, Gigantesco fantasma se presenta: Con dedo descarnado Muestra al tirano una espantosa sima: En su profundo seno Reventar eye retumbando el trueno, Y mira un fuego hervir como la boca De encendido volcán, y por las llamas Los demonios sacando la cabeza, Prorumpen en horrendas carcajadas. Y al réprobo saludan. Tiemblan sus miembros: hómidas serpien

Ciñen su corazón, y ni un suspiro Puede exhalar, ni respirar siquiera...

¡Sacude el sueño: vagaroso; ojos En torno suyo pavoroso gira. Y sangre, sangro, donde quiera mira! Del Iccho se lanza
Con glito doliente:
Se inunda su frente
De frio sudor:
Parece que escucha
La voz del destino,
Y el trueno divino
De justo furor:

Sus ojos cansados
Anhelan el l'anto;
Mas nunca su encanto
Probó la maldad:
Al cielo levanta
La diestra homicida,
Con voz dolorida
C'amando; piedad!

Mas no, que ya dada
l'stá su sentencia;
En vano clemencia.
Demanda su voz;
¡Ya tiene con fuego
Marcada la frente
Del vil delincuente
La mano de Dios!

1,837.

### A R\*\*\*. O\*\*\*. EN SUS DIAS

De virtud y gracias llena,
Pura, inocente y hermosa,
Eres, adorable Rosa,
La reina de la beldad:
Lacen á tus plantas flores,
A cuantos miras inflamas,
Y en torno tuyo derramas
Amor y felicidad.

Les espiritus celestes,
Absortos se contemplaron
A tu nacer, y entonaron
Himnos de gloria y amor:
El nombre puro que llevas,
No al acaso te lo dieron;
Sin duda te lo pusieron
Por celeste inspiración.

Como en árido deslerto, Flor balsámica se mece, Y al triste viajero ofrece Un placer en su beldad: Así á tí, Rosa querida, Para ser te formó el cielo, De tus padres el consuelo En la triste adversidad. ¿Qué es contigo comparado El falso brillo del oro? ¿Puede haber mayor tesoro Que tu risa celestial? De tus días los autores Cifran en tí sus delicias, Son su existir tus caricias; Tu amor su felicidad.

Vive, vive muchos años!
Vive feliz é inocente;
Nunca se cubra tu frente
Con el velo del dolor:
Vive, y endulza á tus padres
El cáliz de la amargura,
Objeto de su ternura,
Sus delicias y su amor.

He aquí los votos que al cielo Por tí, ; oh Rosa! he dirigido; Sin duda los habrá oído, Y venturosa serás, Pues el Eterno sonrie

Con celeste complacencia, Si ruegan por la inocencia Las voces de la amistad.

# A LA SRITA. Da. M. DE LAS A. Z. Y G

Parece que tus padres presintieron Que serías de gracias un tesoro, Y el nombre hermoso, mágico y sonoro De María de los Angeles te dieron:

Sí, los ángeles mismos sonrieren A tu nacer, y en el celeste coro, Al son divino de sus arpas de cro Tu dulcísimo nombre repitivon;

Hoy resuena de nuevo al sacro acento Como un himno solemne de victoria: Yo arrebatar de inspiración me siento,

De tus gracias se llena mi memoria, Y al grito alegre del común contento, Uno mi voz para cantar tu gloria.

# A LA SRITA. MARIETTA ALBINI

En la ejecución de la ópera LA NORMA.

¡Cielos! ¿no es ilusión? ¿es ese el bosque Sagrado de Irminsul? Sí, ved á "Norma," Vedla de magestad y fuego llena, Sobre la piedra druídica elevada: Brillar en su manor la hoz resplandeciente; Sublime inspiración baña su frente, ¿Es un rayo del cielo su mirada! Escuchemos su voz...; divino acento! ¡Una débil mortal no puede tanto; Es del querub el armonioso acento; Yc arrebatar en éxtasis me siento!

En tu labio ha sonado, "Norma" bella Ay! el amor tu corazón inflama, Amor que un tiempo tu ventura hacía; Pero ya de "Polion" el alma fría, No corresponde á tu sagrada llama. El padre de tus hijos inocentes Te pudo así olvidar? Con qué dulzura, Con qué magia divina Expresas, bella Norma, tu te nura!

"¡Ay! vuelve, vuelve, ingrato, .
A aquel tu amor primero,

Calderón,—7

Que un universo entero, Tu Norma en ti cifró." ¡Oh, mujer adorable! ¿Quién puede oir tu canto Quién presenciar tu lanto Sin sentir tu dolor?

Mas un destino bárbaro te aguarda;
El inocente labio de "Adalgisa,"
Viene á romper tu corazón amante;
La terrible verdad al fin escuchas,
No eres amada ya; no eres amada!
De dolor y de furia combatida,
Con cuántos sentimientos, triste luchas!
Qué mirada severa
Diriges al infiel! Quién tu semblante,
Quién retratar tu agitación pudiera!

Trémula luego, en tu fatal delirio, Sobre tus hijos el puñal levantas, Mas la naturaleza te detiene: Tu brazo tiembla al contempla: su encanto, Sueltas el hierro, y abundoso llanto A mitigar tus aflicciones viene

En medio de tus males, Compadecido el cielo, Quiere darte el consuelo De la santa amistad: Tu rival generosa Tu atroz tormento calma; Su labio vierte en tu alma Dúlce serenidad. La esperanza rénace
En tu afligido seno,
Y de esperanzas lleno,
Late tu corazón:
En tu apacible labio
Vuelve á morar la risa,
Y estrechas á "Adalgisa,"
Llena de ardiente amor.

Mas en vano la virgen generosa Quiere volverte la pasada dicha; El ingrato "Polión" ya no te escucha: El nombre de firmeza Le da á su ingratitud el inhumano: ¡ Que tu justo furor al fin estalle! : Caiga, caiga el impío Que así tu noble pecho despedaza! Ya su destino pende De tu labio no más: ya te adelantas, El bronce sacro hieres, y de muerte La voz resuena: ya llegó la hora De la venganza, y el perjuro amante Cree que tu labio nombrará á "Adalgisa:" ¡ Ah, no conoce tu alma generosa! Grande, sublime, de nobleza lleza, Tú sola te delatas, Y "Polión," aunque tarde, reconoce El inmenso tesoro que ha perdido.

> "¡ Qué corazón, le dices, Qué corazón vendiste! ¡ Qué corazón perdiste,

Oh, Romano cruel!

"¡Tarde, "Polion" responde,

Tarde te he conocido!
¡Qué tesoro he perdido,
Oh, celestial mujer!"

La sentencia está dada, triste Norma, Muerte fatal te espera: El momento terrible ha ya llegado A lo menos el pecho de tu amado, Vuelve á estrecharte en medio de la ho-

Mas ¡ay, cuánta amargura Llena tu corazón en este instante! Qué será de tus hijos inocentes? "¡Soy madre!" dices à su padre triste, Y ya á sus pies su compasión imploras: ¡Con qué elocuencia tu afligido labio, "¡Son tu sangre!" repite adolorido! ¡Qué sublime gemido Lanza tu pecho de tormentos lleno! ¿ Cómo pudiera resistir un padre? ; Ah! no; ya te promete Que de tus hijos cuidará piadoso, Y ya al pisar la losa del sepulcro, Una dulce sonrisa. Vaga en tu labio maternal: ¡el cielo Recibió esta sonrisa moribunda! Ya, ya por fin te cubre el negro velo... ¡Adiós, adiós, oh "Norma" idolatrada! : Mi alma por el dolor despedazada, No puede ya sufrir!..!Morir me siento Y á tu dolor excede mi tormento!

¿Y todo fué ilusión? ¿Y puede el arte ¿A tal punto llegar? ¡Celeste Albini, El pueblo mexicano te tributa Justos aplausos, y en tu noble frente Ciñen las artes inmortal corona: ¡Yo te saludo de entusiasmo lleno! ¿Quién al oir tu canto no palpita? ¡Jamás, jamás una ilusión tan grata Llenó mi corazón, Albini bella De tan dulce y feliz melancolía! Recibe, pues, la gratitud que siento, Y de mi lira en el humilde acento La sincera expresión del alma mía!

## A HIDALGO

En sepulcral silencio se encontraba El pueblo mexicano sumergido: ¡Fatal silencio! sólo interumpido Por la dura cadena que arrastraba:

Como crimen atroz se castigaba Del triste esclavo el mísero gemido, O de los opresores al oído, Cual música de triunfo resonaba.

Grita Hidalgo, por fin, con voz divina: "México libre para siempre sea!"
Y al tirano español guerra fulmina:
Once años dura la mortal pelea,
El trono se desploma, y en su ruina,
De libertad el estandarte ondea!

1,837.

#### HIMNO PATRIOTICO

Para cantarse el 16 de Septiembre de 1,840.

Oid sonar de los heroes las tumbas, Y sus sombras ilustres salir, Y mil ecos gloriosos á un tiempo "; Libertad!" "¡libertad!" répetir.

Ī

Hubo un tiempo de luto y de muerte. En que sólo sonaba la voz Del tirano que de oro cubierto, lnsultaba á la débil nación:

Pero se alza en Dolores un astro Más fulgente, más bello que el sol: ¡Libertad, es tu ráfaga pura! ¡Libertad, es tu inmenso fulgor!

#### II

Y de un héroe al ejemplo, mil héroes Alzan fuertes el noble pendón, En que brilla con fuego, grabada "Libertad," por la mano de Dios.

El tirano al mirar esta enseña, Sobre el trono, cobarde tembló, Y aunque opone sus últimas fuerzas, Triunfa al fin del patriota el valor.

#### III

¡Salve, ó genio, que el árbol plantaste Que regado con sangre creció! ¡Salve, Hidalgo, glorioso caudillo! ¡Salve, ó día de gloria y honor! Y á Morelos, Allende y Aldama,

Y á mil bravos que llenos de ardor, Con su muerte su gloria sellaron, Salve! canta del pueblo la voz.

and the state of t

#### POESIAS

Escritas en los aniversarios de la muerte del Sr. D. Francisco Garcia.

7:

De patriotismo y de virtud modelo, Fuiste siempre , magnánimo García, Fuiste de Zacatecas el consuelo; Pero marcó el Señor tu último día, Y al cielo alzaste tu brillante vuelo.

H

Miró á su patria el inclito García, Miróla en sangre y lágrimas bañada, Presa inocente de facción impia, Y su alma del dolor despedazada, Te dejó para siempre; oh patria mía le

#### HI

A su padre, á su jese más querido, Hoy Zacatecas llora desolada: ¡Con él sus esperanzas ha perdido! El pueblo en torno de su tumba helada. Lanza su triste, lúgubre gemido.

Calderón.—8

#### IV

¡Oh, Zacatecas! cúbrete de duelo, Murió su padre ya, ¡murió García! A otro mundo mejor alzó su vuelo. ¡Un héroe falta de la patria mía! ¡Un astro más fulgura ya en el cielo!

De llanto y de dolor en este día, Con lúgubre clamor el bronce suena, Por qué así te entristeces, patria mía? La patria con su faz de llanto llena, Calla y muestra la tumba de García.

Genio que alzaste tu brillante vuelo A otra región de luz y bienandanza; ¿ Por qué dejaste nuestro patrio suelo? De su dicha perdiste la esperanza, Y fuiste á ser su intercesor al cielo.

Ved á la libertad; negro es su manto, Es triste su mirar, y hondo su duelo: Al que sostuvo su estandarte santo No halla en la tilerra, y búscanlo en el cielo Sus ojos llenos de salobre llanto.

Si te quitó el destino, patria mía, Tu fortuna, tu gloria, tu grandeza; Si eres juguete de la suerte impía, A lo menos te quedan por riqueza La tumba y los recuerdos de García.

## UNA MEMORIA!

Salí apenas de la infancia, Sencillo, puro, inocente, Con el candor en la frente, La paz en el corazón:

Cuando te vi, Amira hermosa, Y en apasionado acento Me atrevi á mandar al viento Mi primer canto de amor.

De amor puro, eterno, ardiente; De aquel amor que derrama En el corazón su llama, Cual volcán abrasador:

Este amor era el delirio Que mi existencia l'enaba, Este el númen que inspiraba Mi primer canto de amor.

Para mi la vida entonces Cuánta dulzura tenía!

| 1-cuanua | duieni 4 | remit t |       |
|----------|----------|---------|-------|
| ; Cuá    |          |         | a .   |
| De l     |          |         | 1     |
| 13c      |          |         | ROK   |
| Con      |          |         | ) lec |
| Tode     |          |         | ios.  |
| Retail   |          |         |       |

Cuando tras el cortinaje Magnífico de oro y grana, En la cándida mañana Brillaba el fúlgido sol,

Yo alegre lo saludaba, Que á alumbrar tu faz venía, Y á tí, Amira, dirigia Mi primer canto de amor.

No te acuerdas cuántas veces.

De las aves el arrullo.

Del arroynelo el múrmullo.

Escuchábamos los dos?

El aura blanda mecía Tu cabellera rizada, Aquella aura embalsamada Por tus palabras de amor.

Amor las aves cantaban, Amor las fuentes decian, Y los ecos repetian Por todas partes, amor!

Prisma brillante, pronto te rempiste, Ilusiones de amor, habéis pasado, Y al pobre corazón solo ha quedado Una memoria dolorosa y triste!

that but harm to

¡Todavía tienen para mí las flores, Y del bosque el magnífico ramaje, Las aves y las fuentes, un lenguaje, Lenguaje de recuerdos y dolores!

Saludo todavía al sol brillante.
Cuando aparece en el rosado oriente;
Mas le saludo con la voz doliente,
Y en lágrimas bañado mi semblante.

¿Qué fué tu amor?.. ¡un sueño fugitivo! ¡Tus sollozos, tus lágrimas mentira! Y yo te amaba, y... ¿lo creerás, Amira? Falsa, aún te amo, y de recuerdos vivo!

Y aspiro algunas veces à la gloria,
Porque aunque à ver no vuelva tu sem(blante,
Digas mi nombre y mandes à tu amante;
Un suspiro no más, una memoria!

#### BRINDIS EN UN BAILE

A un tiempo, queridos,
Las copas llenemos,
Y alegres brindemos
A amor y amistad:
Del tiempo pasemos
Burlando la saña;
De hirviente champaña
La copa apurad.

"Y todos á un tiempo Gritad, y á una voz: ¡Que vivan las bel'as! ¡Que viva el amor!"

¿ Qué importa que ahora El sol no aparezca, Que no nos ofrezca Su fúlgida faz?
Oculte sus rayos;
Que brillan más que ellos Los ojos tan bellos De tanta beldad.

"Y todos á un tiempo Gritad, y á una voz: ¡Que vivan las bellas! ¡Que viva el amor!" ¡Oh, vino espumoso
Tú el símbolo eres
De nuestros placeres,
De muestra ilusión.
Gozosos, amigos,
Las copas vaciemos,
Y alegres brindemos
Al gozo, al amor;

"Y todos á un tiempo Gritad, y á una voz: ¡Oue vivan las bellas! ¡Que viva el amor!"

Mirad de estas ninfas
Las cándidas frentes,
Sus bocas rientes
De hermoso carmín:
¿Quién puede, decidme,
Mirarlas sereno,
Sin que arda su seno
En fuego sin fin?

Bebamos, brindemos, Diciendo á una voz: "¡Que vivan las bellas! ¡Que viva el amor!"

**2,832.** 

# PRINDANDO A UNAS SENORITAS

#### EN EL ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA.

¿A quién no animan vuestros bellos ojos? ¿Quién no palpita al ver vuestra hermo-(sura?

Esa sonrisa pura

Que vaga en vuestro labio purpurino,

Y el noble pecho del patriota inflama,

Es del valiente, premio venturoso.

Cómo refleja en vuestro rostro hermoso,

De independencia la sagrada llama!

Maldiciór al cobarde

Que para conservar vuestra pureza

V vuestra libertad, la lid rehusa!

Loor eterno al valiente mexicano,

Que ardiendo en llama sacrosanta y pura

La vida exhala al pie de la hermosura,

Teñido con la sangre de un tirano!

No temáis, mexicanas, que abata La opresión vues ras cándidas frentes, Antes, antes, de sangre torrentes En Anáhuac correr se verán.

Compatriotas, brindad á la gloria, De las bellas en este gran día, E inundados en pura alegría, En sa loor vuestra voz levantad. Maria de la companya della companya della companya della companya de la companya della companya

with a market of

# ADELA Production

#### A mi hermano Guillermo Prieto.

# ROMANCE PRIMERO.

LE VICAL CONTRACT

El que quiera ver la pompa, : ... La brillantez y riqueza Con que en México se viste La graciosa primavera, de in territorio Vaya al paseo de la Viga En una tande sevena. La multitud de canças ... Que cubren el ancha acequia, Que van, vienen, se neúmen. Se sepanan y atraviesan: Las graciosas mexicanas, Que colocadas en ellas Y coronadas ide flores; which was a con-Vistosos trajes ostentam: Los acentos melodiosos Del arpa ó de la vihuela, Que acompañan las canciones Que sus amores expresan: Aquellos dichos agudos Y oportunas ocurrencias, Aquel desorden gracioso, Aquella brisa ligera 

Calderón. -

Y luego en los flores juega: La vista de hermosas quintas Y de risueñas aldeas, Donde de sabreso pulque Apuram jicaras lienas: Aquel contraste gracioso Que forma la faz severa De venerables ancianos Que meditan ó bostezan, Con el semblante festivo De las jóvenes traviesas, Oue à sus amantes envian Miradas de fuego llenas: Alquellas sagradas aguas, Que los trabajos recuerdan (A pesar de tantos años) De los ilustres azteoas: El idioma mexicano Que aquellos Indios conservan, Y en que los remeros hablan, Y la romántica mezcla De las memorias antiguas Con las costumbres modernas. Forman un todo gracioso, Que nunca á borrarse Hega Del alma que ha contemplado Estas mágicas escenas. En una de las canoas

En una de las canoas
Iba una tarde de aquellas
Un joven, tres señoritas,
Y una anciana gorda y fresea,
Aunque bien se conocía

Que rayaba en los sesenta: Esta ostentaba un vestido De una antigua y rica tela, Que conservaba, decía, Con la mayor reverencia, Porque lo había estrenado En las memorables fiestas Del advenimiento al trono De Carlos IV: tal prenda Le servia como un libro De memoria: su cabeza Entre blanca y negra, estaba-De una gran falla cubierta, Y por fin, todo su traje Era una confusa mezcla De las usanzas antiguas Con adiciones modernas: Contraste raro formaba Con sus hijas, que pudieran 🖖 Ser modelo de las Gracias; Mas la respetable vieja Era de bello carácter, Habladora sempiterna, Buena madre de familia, Muy amante de las fiestas, Regocijos y convites, A donde iba, decía ella, Tan sólo porque sus hijas " De gusto no carecieran: Lo cierto era que entretanto Que las amables doncellas En el canto ó en el baile

Section of

Iba, pues, nuestra matrona. En la canoa; junto á ella Iba un joven pensativo, Dando en su semblante muestrus De algún proyecto: grandioso O alguna aflicción secreta: Veinticinco años tendría Cuando más, aunque las penas 😁 🕜 La meditación continua, O literarias tareas, Parecer mayor le hacian; Pero en su frente serena, En su mirar entusiasta Aunque dulce, en sus manerase en Todas, y en todo su ponte Se leía la franqueza. La anciana le amaba mucho, Sabía la correspondencia Que con Adela tenía. De sus hijas la más bella; Y esperaba que muy promto 🐪 🗅 De Himeneo la cadena Sus vinculos estrechara: Alfonso (pues éste era . . . El nombre de nuestro joven) Oía las historietas -

De la anciana, que tenían Más de veinte años de fecha, Con la ligera sourisa, Que la distracción expresa: Algunas veces fijaba Sus miradas en Adela, Ella bajaba los ojos Con sencillez y modestia, Y su pecho palpitante, Y sus mejillas cubiertas De amable rubor, la hacían Más interesante y bella.

Las tres hermanas reian, Cantaban canciones nuevas, O de aromáticas rosas Coronaban sus cabezas: Ya jugaban con el agua, Y al inclinarse hacia ella, Se desprendo las flores De su hermosa cabellera: Ya al remero dirigian En la mexicana lengua Algunas leves preguntas, Repitiendo su respuesta.

Poco á poco fué dejando A sus hermanas Adela. Porque notó que en su amante Aumentaba la tristeza, Y fué á colocarse al cabo Junto á la madre, que, tierna.

Al melancólico Alfonso 🗥 Hablaba de esta manera: "¿ Qué tiene usted, frijo mío? "¿Qué tiene usted? ¿En qué piensa? "Usted está distraído, "No me responde siquiera: "Sabe usted cuánto lo estimo, "No me oculte usted sus penas. "Estos jóvenes de ahora, "Con tantas cosas que piensan, "Se vuelven viejos muy pronto; "Mi marido (que Dios tenga "En su gloria) no pensaba "Sino en cuidar de su hacienda; "Pero no lo ví ocuparse "En escribir tantas resmas "De papel, y no es decir "Que tuviese mala letra; "No, señor, de Palomares "Escribía: las esquelas "Verá usted que me mandaba "Cuando hice viaje á la Puebla. "¡ Qué limpias! no hay un borron "Desde la cruz á la fecha; "Pero no hacía discursos, "Ni versos, ni cosas de esas "Que se hacen hoy. Vamos, vamos, "Levante usted la cabeza, "Cante usted alguna cosa, "Acompañado de Adela, "O solo, como usted guste.

"Enfermo?"—La buena anciana
Calló en fin: en tanto inquieta
Adela, los ojos fijos
En Alfonso, medio abierta
La rosada boca, el pecho
Palpitando con violencia,
Esperaba de su amado
Sin respirar, la respuesta.
"No, señora, dijo el joven,
"No estoy malo, la vibuela
"Deme usted, Adela hermosa,
"Y cantaré lo que pueda."

El crepúsculo acababa
En este instante: desiertas
Estaban ya las canoas;
En vez del ruido y la gresca
Que se observaba poco antes,
Ora silencio se observa:
El hombre así de la vida
Por la corriente atraviesa,
Primero alegre, agitada,
Después tranquila y serena,
Cuando la vejez helada
Ya sus pasionez modera.

Trémula sobre las aguas
Brillaba la luna liena,
Que ya á salir comenzaba
Tras la torre de una aldea:

Language Frank Congression

Alfonso, luego los lleva
A las remotas montañas
Que en el horizonte observac
Altísimas esperanzas
Su alma generosa llenan,
De Adela estrecha la mano,
Y en voz dulce y halagiieña,
Pero sonora y sublime,
(Que por escucharla dejan
Sus juegos las dos hermanas,
Y el remero su tarea)
Estos versos canta Alfonso,
Que su sentimiento expresan:

"¡Gloria! ¡gloria! ¡Palabra: sonora ¡ Que repiten la tierra y el cielo; Del sufrido soldado consuelo; De los héroes brillante deidad!

Yo también por tu nombre suspiro; Que tus alas me cubran espero, Y en mi mano tal mez el acero.

Con celeste fulgor brillará.

Tal vez pronto el infame coloso
Que hoy oprime con mano inclemente.
En vil polvo sumida la frente,
El escarnio del pueblo será:

Vibraré denodado: la espada;
V mi frente será cononada:
De laurel y de palma inmortal.

Mas ci acaso en la lucha perezco, Bella joven, mitad de mi vida, De tí sola y mi patria querida Mi suspiro postrero será.

Ve á la tumba que guarde mis restos, Y sobre ellos derrama tu llanto; Mi aflicción y mi acerbo quebranto: Con tu sombra tal vez calmará."

Calló Alfonso; sus mejillas Ardientes lagrimas riegan, Que cayendo sobre el rostro De la delicada Adelá," Y juntándose á las suyas, A la helada mano ruedan De la anciana, que al instantel Pregunta con voz inquieta: "¿ Por qué liorais, hijos mios? "¡Oh! las canciones modernas "Son muy tristes; las antiguas "Las seguidillas aquellas "Eran mejores; mas todo, "Todo acaba! Vamos ¡ea! "Muchachas, vamos á casa, "Y acabóse la tristeza,"!

Dejaron, pues la canoa,
Toman el coche, y se internan
De México en la ciúdad
Por las calles opulentas.

Calderón.-10

#### ROMANCE SEGUNDO!

LA PRISION.

Jamás se pasaba un dia Sin que en las alas llevado Del amor, no fuese Alfonso A ver á su bien más caro; Sin embargo, en el siguiente Al paseo de que hablamos, Son ya las doce.... la una, Pero Alfonso no ha llegado. Cuenta Adela los momentos, Le parece que oye pasos, La respiración suspende, Vuelve la cabeza.... en vano, No es él: se apura, se aflige, Mil pensamientos amargos Se suceden en su mente. Tal vez se encuentra postrado Por la enfermedad... Tal vez Ha detenido sus pasos Un asunto de interés;.... Pero no; nunca su amado Ha preferido otros bienes A su amor: acaso, acaso Una mujer más dichosa... ¡Qué delirio! ¡Ni pensarlo! Adela tan baja idea Desecha con desagrado:

Pero Alfonso no parece, El sol va ya declinando....' ¡O buen Dios! ¿le habrá perdido? Sale al balcón, á lo largo Tiende la vista, cada uno De aquellos que van pasando Le parece que es Alfonsó; Su corazón agitado Casi no cabe en su pecho: "" La llama su madre en vano: "Ya voy," dice, y permanece Por todas partes mirando: Descubre, en fin, á un amigo De su amante. ¿Algún recado Le tracrá tal vez?.... No hay duda, Entra en su casa: de un salto La sala y el corredor Pasa Adela, y preguntando Está al amigo de Alfonso. ; Infelice | de los labios re la noticia . preso su amado:

las fuerzas,
a por un rayo,
Cayó: la madre al momento,
Y las hermanas volando
Llegan, la encuentran tendida
En el suelo, y al infausto
Mensajero, cual si fuese

z los colores.

hermosos brazos,

Hecho de insensible mármol. El les repite de nuevo, Que su amigo desgraciado, Está en la "cárcel de corte," Por el gravisimo cargo. De ser "insurgente"....; Cielos ! La anciana exclamó llorando, "¿Insurgente?"—Sí, señora, Dijo el amigo, y acaso..... Yo me horrorizo al pensarlo! Ya se le sigue un proceso.... Su funesto resultado.... "No más, dijo la señora,... "; Me esta usted despedazando! "¡ Vaya usted, vaya al momento. "Dé usted, por Dios, cuantos pasos "Pueda en favor de su amigo, "De ese amigo desgraciado.,", "¿ Necesita usted dinero? "Yo lo daré: ¿es necesario, "Ver al virrey, á los jueces?... Pues en el instante, vamos. "¡Oh, santo Dios! hijas mías, "Llevemos luego á su cuarto . "A esta infeliz. Oh, qué tiempos!", "Todo, todo se ha cambiado.

Largo espacio permanece Adela en aquel letargo; Pero, por fin, poco á poco Va volviendo: abre sus labios.

Y con voz třemula y débil, De Alfonso el nombre adorado Repite; los ojos gira En derredor de su cuarto: No está pálido su rostro, Antes un vivo encarnado Hermosea sus méjillas: Bate su pulso agitado Por la fiebre mas ardiente: Discursos mal concertados, Palabras vagas, locuras, Indican el alto grado De la enfermedad: la ciencia, Los aesvelos, los cuidados, Todo se ensaya sin fruto; E1 cerebro trastornado De Adela, ve sólo sombras; Y la infelice, mezclando Las más contrarias ideas," En tropel desordenado Habla de flores y muertes, De amores y de cadalsos.

Por mil ochocientos trece
Es la época de que hablamos.
Epoca horrible, sangrienta,
Para el triste mexicano:
Cuando el nombre de Venegas,
Repetido con espanto,
Helaba los corazones:
Cuando algunos esforzados,
Arrostrando los peligros,

"Independencia" gritaron,
Mas no era llegado el día
Por el Eterno marcado
Para sacudir el yugo
Del Español sanguinario.

Venegas sofocar quiso Aquel incendio sagrado, Vertiendo sangre à torrentes, Suplicios multiplicando. No eran necesarias pruebas Para mirarse arrastrado A la prisión más estrecha El mísero ciudadano; Bastaban sólo sospechas: Así piensan los tiranos Afirmar su inicuo trono, Sin ādvertir que la mano Que los golpes multirlica, Suele fatigarse al cabo, Y su flaqueza se aumenta A proporción del estrago.

En la gran carcel de correse Se encuentran un joven cargado De fortisimas cadenas, Y de grillos muy pesados; Pero en su faz no demuestra Abatimiento ni espanto: Es cierto que algunas veces Por su semblante esforzado Pasa una ligera sombra

De tristeza, y en sus labios,
De Adela el nombre querido,
Con un suspiro mezclado
Se oye sonar; mas de nuevo,
La serenidad cobrando,
De inmortalidad y gloria
Brilla en sus ojos un rayo.
Así al claro sol oculta
Algún ligero nublado,
Pero pasa, y reaparece
Con más pureza brillando:
Así el árbol por el viento
Un instante doblegado,
Vuelve á levantarse airoso,
El huracán despreciando.

Seis dias hace que Alfonso Sufre su destino amargo, -Sin saber cuál es la suerte De los objetos amados De su corazón. Se acerca Al fortísimo enrejado De una ventanilla estrecha, Y sus ojos levaritando Fija en el zafir del cielo. Cuando el mortal rodeado Está de gozo y ventura; Cuando ardoroso su labio, Entre ilusiones mecido, Del placer apura el vaso, Le basta sólo la tierra: Mas cuando la helada mano

Del dolor su pecho rompe,
Cuando la ilusión pasando
Aparecen los tommentos,
Cuando no encuentran descanso
En el mundo, ansioso busca
Otra región, otro estado,
Y sus ojos en el cielo
Fija inundados en llanto.

or most range in all Era el momento solemne En que el sol ha terminado que la companio de la companio del companio del companio de la companio del companio del companio de la companio del companio del companio de la companio del com Su carrera: la hora misma... En que Alfonso, acompañado De Adela, hace siete dias, En la "Viga" ciba; soñando mio En felicidad, en gloria, Que en prisiones se han tornado: -Así el viajero divisa : in the oring Altas torres, y palacios, En el lejano horizonte, Que le prometen descanso, ,, ... oci Y en mirarlos divertido, en la company No ve la sima en que incauto .... Se precipita, y perecento, Así ligero surcando para la la la como la la como la c El pajarillo los vientes, Tocar la copa de un árbol Cree ya, cuando aguda flecha... Le derriba traspasado. En el azul de los ciejos, Más que las otras brillando, Estaba una estrella hermosa:

Alfonso con entusiasmo Fija sus ojos en ella, Como en el luciente faro El navegante infelice, Que está con la mar luchando: Astro puro, geres acaso Tú la funeraria antorcha Oue alumbra mi fin cercano? Pronto tal vez, en mi tumba Tu blanda luz derramando, Indicarás á mi Adela El lugar de mi descanso! Tal vez la noche siguiente, Brillarán tus tristes rayos Sobre su pálido rostro, Y en las gotas de su llanto. Cambia de pronto de ideas: De su patria el nombre caro Viene à su memoria: el fuego De libertad, que abrasando Está siempre su alma noble, Aquel fuego sacrosanto, Oue al amor cedió un momento, Vuelve á brillar, y doblando Su entusiasmo, "sí; repite, Alcele pronto el cadalso, Verga la muerte gloriosa Que me prepara el tirano."

Así lucha el triste preso, Entre sentimientos varios, Hasta que un ligero sueño Extiende sobre él su manto.

Mas ¡ay! pronto lo despierta
Un acento destemplado,
Que le intima la sentencia
De muerte... Con firme paso
Marcha á la obscura capilla,
Donde un venerable anciano,
Un religioso, lo espera,
En caridad rebosando,
Para hacer con sus acentos
El trance menos amargo.

Tres días después... unos tiros En la plaza de Mixcalco, Y unas campanadas suenan... A esa misma hora, de blanco Vestida, y llena de flores, A su lecho funerario Llevan una hermosa joven. Es Adela, y á su lado, De su amante, el noble Alfonso. El sepulcro colocaron.

Enero de 1,8,3.

# OBRAS DRAMATICAS

We HANAMAN CONTRACTOR

•

Alphan FAA?

## EL TORNEO.

A su muy amada esposa Doña Manuela Letechipia, dedica este drama,

FERNANDO CALDERON.

### PERSONAJES.

ISABEL.
ARABELA.
LEONOR, doncella de Isabel.
EL BARON DE BOHUN.
EL BARON FITZ-EUSTAQUIO.
ALBERTO.
ALFONSO, escudero.
PEDRO.
TIMOTEO.
Caballei es armados.—Criados.

La escena es en el castillo del barón Fitz-Eustaquio. Inglaterra.—Siglo XI.



#### ACTO PRIMERO

#### LA DESPEDIDA.

Salón gótico ricamente amueblado con adornos de trofeos militares en las paredes.

#### ESCENA I.

TIMOTEO, PEDRO.

(Aparecen limpiando los muebles.)

Ped.—Grande función se prepara;
Pero ¿sabes lo que pienso?
Que á pesar de este aparato
Y preparativos regios,
Creo que tiene la tal boda
Más bien trazs de un entierro
Tim.—¿Un entierro?; mentecato!

Cón un baile, y un torneo,
Y un festín, y tantos nobles
Y valientes caballeros,
Que vienen de treinta millas
A la redonda, cubiertos
De brillantes armaduras.
Plumas y galas, y.... Pedro,
Tú no sabes lo que dices.

Ped.—Lo que digo, Timoteo,
Es, que todas esas galas,
Y esas músicas que el viento
Atruenan por todas partes,
Y el convite, y el torneo,
Todo esto de nada sirve
Si la novia...,

Tim.— Vaya, necio, Y qué tienes que decir De Lady Isabel?

Ped.—
Qué tengo
Que decir? que es una joven
Angelical, un portlento
De virtud y de hermosura;
Pero que, según entiendo,
Ella tiene tantas ganas
De casarse, como tengo
Yo de morirme.

Que eres ur tontazo, Pedro ¡Vaya!; pues es nada el novio! El más rico caballero De Inglaterra, y el más n vle

Y valiente; nada menos
Que el barón de Bohún; digo,
El que no hace mucho tiempo
Salvó la vida al monarca,
Cuando lo iba un sarraceno
Allá en Ascalón, un día,
A rajar de medio á medio:
Y por lo mismo Ricardo
Le ha concedido por premio,
Que ponga en su escudo de armas,
Aumentando sus trofeos,
Una cabeza de moro
Con sus bigotazos negros,
Que da gusto.

Ped.— Yo me rio:

¿Puedes pensar, majadero, Que los bigotes del moro, Por muy grandes y muy negros. Que sean, hayan podido Mover á la novia? Creo Que ni cabezas de moro, Ni moros de cuerpo entero, Harán que la señorita Quiera al tal Barón.

Tım.— Silencio

Eso es otra cosa: mira, Hace poquísimo tiempo Que sirves en el castillo: Tú no sabes los secretos De la familia, y yo sí; Mas no saldrá de mí pecho, Ni siquiera una palabra

Calderón.—12

En asuntos de tal peso: Eso no; soy reservado Como un poste.

Ped.— Bueno, bueno; Yo no digo lo contrario; Pero si eres tan discreto Y tan honrado, debías, Por caridad á lo menos, Ponerme un poco al corriente De estae cosas: por supuesto Que no es por curiosidad; No tengo yo tal defecto: Pero al fin soy de la casa. Tim.—Pues sírvate de gobierno. Que el barón de Bohún, el novio, Tiene un endiablado genio. Es valiente, cierto, y rico, Y de titulones lleno: Pero muy vano y altivo, Regañón.... pero no puedo

Ped.— Lo que has dicho Sirve para que de nuevo Afirme yo que la boda No tendrá buen paradero: Cómo nuestra señorita, Joven, bella, cuyo genio Es la bondad misma, puede Querer á un maldito viejo Regañón, altivo?...; vaya! Quemara yo, Timoteo, Mis pape!es, si á esta hora

Decirte más.

No palpita ya su pecho Por algún joven hermoso Más digno de ella.

Tim.— ¡Silencio!
Silencio, lengua maldita,
¿Qué te importa nada de eso?
Aquí se mira y se calla.

Ped.—Bien está; pero no puedo
Dejar de compadecerme
De la señorita; cierto
Que será muy desgraciada
Con el tal barón, pudiendo
Ser tan feliz con....

Tim.— Pero hombre, Es imposible; si Alberto No es más que un pobre muchacho, Un expósito; si al menos Tuviera algún titulillo; Pero nada; no sabemos Quiénes han sido sus padres. En una ocasión, volviendo De la caza nuestro amo, Encontró en el duro suelo Al pobre niño; su llanto Le enterneció, y al momento Le trajeron al castillo, Le dieron por nombre Alebrto, Y está aquí, como quien dice, Por caridad: si un asiento En su mesa le da el amo, Es perque él es un portento De valor, y porque supo

Ganar con su propio acero
De Caballero la Orden,
Que si no, ya estaba fresco;
Si él estuviera atenido
A los pergaminos viejos
De nobleza, te aseguro
Que fuera hoy tan caballero
Como yo.

Ped.— Pues la verdad
¿Quieres que te diga? aprecio
Mucho más á los que ganan
Por sí mismo sus empleos,
Que no á esos almibarados
Örgullosos, que no han hecho
Cosa alguna de importancia,
Y sólo son caballeros
Y se llaman hombres grandes
Porque sus padres lo fueron.
Yo no sé cómo es posible
Que prefieran á ese viejo
Barón, sólo porque es noble.

Tim.—Y muy rico.

Ped.— ¿Y qué sabemos
De dónde le habrán venido
Sus riquezas? Yo me acuerdo
Que, hace poco el tal Barón
Era un segundón hambriento:
Que de repente su hermano
Se encontró en un bosque, muerto
Sin saber cómo; su viuda
También murió á poco tiempo,
Y entró en posesión de todo
Ese Walter: no, yo pienso....

Tim.—Pedro, Pedro, en los palacios Se ha de hablar con mucho tiento: Tú eres novicio, y no sabes Estas cosas.

Fed.— Pues...

T'm.— Silencio, Que alguno viene. ¿ No escuchas

Ruido de pasos?

Ped.— El miedo

Que te zumba en los oídos.

Tim.—No, no; viene alguno.

Fed.— Es cierto.

Tim.—; Si te habrán oído?

Ped.— Mira:

Es el señorito Alberto.
¡Pobrecillo!¡Cuán mudado;
Cuán pálido y macilento
Está su rostro!¡qué triste!
Me da lástima:¡es tan bueno,
Tan afable! no, si acaso
Me hallara yo en su pellejo,
Te aseguro que hoy hacía
Una locura...

Tim.— Silencio,

Que ya llega.

#### ESCENA II.

#### Dichos, ALBERTOK

Alb.— Amigos míos.
(Con un aire muy abatido.)
Qué hacéis aquí?

Sacudiendo . red.— Este salón, porque dicen Que dentro de poco tiempo Estará aquí el novio. ¡El novio! Aib.— Tim.—Y los otros caballeros, Que han de asistir á la boda. Alb.—¡A la boda! Y al torneo: Tim.— Ya está todo prevenido En el gran patio: tendremos Música, baile.... quién sabe Cuántas cosas. (; Yo fallezco!) Alb.— (Se deja caer en una silla) Tim.—Ya tiene la señorita Muy adornado su asient: Ya la tienda de campaña Del señor Barón.... ¡ Qué necio Ped.— (Bajo á Timoteo.) Eres! ¿no ves lo que sufre? No te acuerdas del proverbio: En la casa del ahorcado No mentar la soga? Cierto: Tim.— Tienes razón. Pues al punto Ped.— Vámonos por allá dentro: Dejemos al señorito Tim.—Oye: en tiempos de festejo, Nuestro viejo mayo domo Suele alvidar un momento

De la bodega la llave Y el que es vivo....

Ped.— Ya te entiendo: Un trago por la mañana Nunca daña.

Tim.— Pues al hecho:

Ped.— Vamos. ¡Pobrecillo! (mirando á Alberto.)

Ves qué triste está?

Tim.— ¡Camueso! ¿Pues qué perder una novia Es friolera?

Ped.— Por supuesto. (Se van.)

#### ESCENA III.

Alb.—; Músicas, baile, alegría!
¡En todas partes contento!
¡Todos ríen, y el tormento
Despedaza el alma mía!
¡Aciago, funesto día!
¡Qué me resta?; desdichado!
La muerte! desesperado,
Mi existencia maldiciendo,
Iré á buscarla, muriendo
De todos abandonado!

¡La muerte, si, si, la muerte! ¡Huérfano infeliz, proscrito! En ti amar es un delito; Habrá más honrible suerte? Isabel, voy á perderte, Hoy voy á perderte, sí, Sólo porque no nací, Conde, duque, ni barón; Porque honrible maldición Pesa siempre sobre mí!

¿A quién he debido el ser?
Por el delito engendrado
Fui tal vez, y abandonado
A llorar, á padecer:
Tal vez la triste mujer
A quien la vida debi,
Quiso arrojarme de si
Como objeto vergonzoso,
Y entregarme al que piadoso
Se condoliera de mí.

¿Y qué, puede sin temblar, Sin fallecer de dolor, Al objeto de su amor Una madre abandonar? .Tu pecho despedazar No sentiste, madre mía, Cuando en orfandad impía Me dejaste? ¡Desdichado! ¡Tal vez murió, y me la llamado En su fatal agonía!

Ay, acaso al darme el ser Perdió la infeliz la vida, O de miseria oprimida, Está pronta á fallecer.
Oh, si pudiera romper
Este velo misterioso!
Permíteme, Dios piadoso,
Que la vea un sólo instante,
Aunque de su seno amante
Pase al sepulcro espantoso!

Pero si no habita ya
Este valle de dolor;
Si en otro mundo mejor,
De Dios ante el trono está;.
Por su hijo rogará,
Porque se cambie mi suerte,
Porque antes, antes de verte,
Isabel, en otros brazos,
De mi existencia los lazos
Rompa piadosa la muerte!

Amada Isabel, en ti Mi unica dicha encontré; Mis pesares olvidé Desde el punto en que te vi; Pero ya, i triste de mi! Ya no es mia tu beldad; La mano de la verdad De la ilusión rompe el velo, Vuelve á condenarme el cielo A miseria y oriandad.

(Yéndose.)

¡Es ya forzoso partir: Adiós, castillo dichoso,

Donde un tiempo venturoso Pensaba siempre vivir!
¡Oh, si á sus ojos morir A lo menos yo lograra!
Si á sus plantas expirara, Feliz al morir sería,
Y la humilde tumba mía Ella con llanto regara!

Pero no; ni este favor Quiere concederme el cielo; Morir debo en otro suelo Consumido de dolor; El objeto de mi amor No me verá moribundo; En abandono profundo, Moriré sin un testigo; No un pariente, ni un amigo Dejaré al salir del mundo!

¡Adiós, objeto adorado, Que amé, que amo todavía, Que siempre en el alma mía Está con fuego grabado! ¡Adiós, dueño idolatrado! ¡Adiós! mas...; no es ella? sí, Es Isabel: ya está aquí; Huyamos, ¡ay! es forzoso... No puedo!; el cielo piadoso Tenga compasión de mí!

(Se deja caer en una silla en el mayor abatimiento.)

#### ESCENA IV.

#### ISABEL, ALBERTO.

Isab.—; Alberto!

Alb.—; Isabel!

lsab.— ¡Yo muero!

Alb.— Con que es cierto, en fin, que vos Hoy mismo....

Isab.—; Calla, por Dios!

¿También tú el feroz acero, Que mis entrañas devora, Quieres empujar, cruel?

Alb.—; Ay, también mi pecho él Esté rompiendo, señora!

Isab.—; Señora! ¿ esto más?

Alb.— He aqui.

El nombre que os debo dar.

Isab.—¿Con que es fuerza renunciar

Aun à la esperanza?

Alb.— Si:

Ya no miro en vos aquella Que mis delicias hacía; Hoy es el último día Que veré esa frente bella:

Hoy mismo Isabel será
A las aras conducida,
Y hoy mismo mi despedida
Este asilo escuchará.

No verán mis ojos, no, De mi rival el contento, Ni escucharé el juramento Que la violencia dictó.

Furioso, desesperado, Sin asilo, sin consuelo, Vagaré en extraño suelo, De mis penas agobiado:

Sobre mi caballo fiel, Compañero de mi gloria, Llena siempre mi memoria Con la imagen de Isabel,

La muerte voy á buscar.

Isab.—; Y yo aquí la encontraré!

Alb.—Tu nombre repetiré Al momento de expirar.

¡Oh mi bien el más querido! ¡Mi delicia, mi tesoro! La fuerza con que te adoro Nunca cual hoy he sentido!

¡Tú ves el constante ardor Que devora el alma mía; Mas no sabes todavía El exceso de mi amor!

Isab.—; Alberto!

Alb.— Llega, Isabel,
Llega esa mano adorada
Al pecho en que estás grabada
Por un ererno cincel:
¿No sientes este latir,
Este furioso volcán?

¡Ay, de aquí te arrancarán Cuando deje de existir! Ese orgulloso Barón Obtendrá tu helada mano; Pero nunca el inhumano Poseerá tu corazón; Ese corazón es mío, Lo juraste ante el Eterno, Y al mundo y al mismo infierno,

Recuerda, cara beldad, Aquella noche preciosa, En que tu boca de rosa Colmó mi felicidad:

Por gozarlo desfío.

Cuando trémula, turbada, Llena de pudor divino, "Te amo," dijiste....; oh des' ic Infeliz!

Isab.— ; Desventurada!

¿Y podré sobrevivir

A este momento terrible?

¡Alberto, no, no es posible

Los dos debemos morir:

Sí, mi bien, la tumba mía,

Será ese lecho nupcial!
Alb.—; Ah! calla, Isabel, ¡qué mal

Me hace esa palabra impía!
¡Lecho nupcial! no: ¡primero
Mi cadáver han de hollar;
Venga el Barón á buscar
Tu mano con el acero:
Veamos si tan fuerte es,

Como altivo y orgulloso! Pronto ese rival odioso! Ouedará muerto á tus pies!

Pronto verás al traido: En sangre impura bañado, Su pecho despedazado Por mi acero vengador,

Y el sol que debe alumbrar Su victoria, su ventura, Una escena de amargura Vendrá sólo á presenciar!

¡No brillará sobre flores Su rayo resplandenciente; Sobre sangre solamente, Sangre, venganza y furores!

¡En vez de cantos de amor. De muerte se oirá el gemido! ¡Será en luto convertido Ese soberbio esplendor!

Tiemble, tiemble ese Barón!

Isab.—¿Y mi padre?

A!b.—; Oh Dios!

Isab.— ; Sabrá

Nuestro amor, y en mí caerá Su terrible maldición!

Alb.—; Ah! qué nombre has pronunciado!
Tu padre, el hombre que un día
Salvó la existencia mía,
¿Será por mí desgraciado?

Y en cambio de su bondad Y su paternal amor, Yo llenaré de dolor Su cansada ancianidad?
¡No, jamás; sabré sufrir
El sacrificio cruel:
Yo te lo juro, Isabel,
Sabré callar y morir!

Isab.– : Morir!.... Alb.—Morir: ¿presumes que pudiera Vivir sin tí? jamás: tú, mi esperanza, Tú, mi consuelo, mi ventura fuiste: Tú, tú sola pudiste Adormecerme en dulces ilusiones, Regar de flores el camino incierto, Oue el destino fatal me señalaba; Isabel, ya conozco que soñaba; Y que á la realidad por fin despierto, Una mano de hierro me sacude, Y á un abismo sin término me lanza: Vuela desecha en humo mi esperanza; : Cómo olvidarme de mi origen pude! ¡Cómo pensar que un huérfano infelice, Sin nombre, sin riqueza, Su destino infeliz unir podía A la hija de un Barón! ¡desventurado! ¡Ya la suerte castiga mi osadía! Isab.—Alberto, cesa por piedad: ¿acaso Necesita blasones Un hombre como tú? ¿Cuál es más bello Que la virtud sagrada que atesoras? Tu generosidad, tu noble brío, Mi corazón sencillo arrebataron, Y mis labios, Alberto, te jurarano Unir por siempre tu destino al mío. Alb.—; Inútil juramento!; Tú olvidabas

Que yo era un miserable, sin fortuna, De compasión y de miseria objeto: Olvidaste, Isabel, en tu delirio, Que de un noble la hija es una esclava, Que de su mano disponer no puede, Ni de su corazón! Isab.— : Verdad terrible! ¡Espantosa verdad! mas al mirarte En otra cosa, Alberto, pensaría, Que en amarte sin fin? cuando tus sienes La victoria en el campo coronaba, Míos tus triunfos y tus glorias eran! La voz de la esperanza me decía, Que mi mano tal vez la recompensa De tu valor y tu virtud sería: ¡Inútil esperar! sin consultarma Mi padre fija mi infelice suerte, ¿Qué puedo hacer, si no esperar la muerte? Mil veces he querido Desoubrir nuestro amor ante sus plantas, Mas me hiela el pensar que acaso airado, En ti descargue su furor terrible, Y sin amigos, sin recurso alguno, De la miseria víctima serías! ; Alberto, Alberto, tempestad horrible Sobre nosotros despiadada truena, Sin poderla evitar! ¡ay! ¿ Qué se han hecho Aquellos dulces, venturosos días De nuestra infancia? Oh Dios eran un (sueño, Que ya se disipó! Alb.— ¡Sí, sí, no hay duda:

A veces se suspenden mis dolores

Con el recuerdo de tan bellos días! ¿Te acuerdas, Isabel, de aquella noche En que brillaba espléndida la luna? Asentados los dos en la ventana Que da hacia el bosque, y contemplando (mudos

Del firmamento la extensión inmensa, Y á la naturaleza silenciosa, Una vaga tristeza me oprimia: Me contemplaba solo, abandonado Desde que vine al mundo, en mis oídos No habían sonado los sagrados nombres De "hijo ó de hermano;" nunca mi cabeza Reposó sobre el seno de una madre. ¡ Nunca, Isabel! ¡ Tan tristes pensamientos Mi corazón marchito consumían, La noche aquella, que olvidar no puedo, Que no quiero olvidar, tú penetraste Mis tormentos atroces, tú volviste A mi tus ojos de ternura llenos, Y una mirada, una mirada sola Calmó la fiebre que en mi pecho ardía! "¿ Por qué lloras, Alberto, me dijiste, No soy tu hermana yo, mi padre el tuyo?" : También llorabas! En aquel instante Un Dios me pareciste, un Dios clemente, Oue á la vida de nuevo me volvía: Mi único anhelo fué desde aquel día, De laurel puro coronar mi frente: Blandió mi mano la pesada lanza, Por mi valor ansiando merecerte, Volé á la gloria, desafié á la mue#e,

Calderón.-14

Y coronó el destino mi esperanza: Al lado de Ricardo, en Palestina, Yo el primero al peligro me arrojaba, Y en medio de las lides me animaba Tu imagen pura, celestial, divina! Oh, cuántas veces cuántas, esta mano Rompió los musulmanes escuadrones, Y sobre sus vencidos torreones Alcé las cruces del pendón cristiano! A mis hazañas, á mi fuerte acero, Que no brilló sin gloria vez alguna, Premió Ricardo, y tuve la fortuna De verme al fin armado caballero. Rico de gloria, ardiendo en amor puro, Volé á tu ľado, y de tu labio hermoso Una sonrisa todos mis afanes Coronó dulcemente; no enviadiába La regia pompa y esplendor del trono; Tú sola fuiste de mi afán el centro: Adorarte, servirte, ser tu esclavo, Fué mi gloria, Isabel: si la tristeza De mi alma alguna vez se apoderaba, Tu mirar la tornaba en alegría: Tu voz en mis oídos resonaba Como el acento de una madre tierna, Cual de una hermana el cariñoso halago, Como el concierto melodioso y puro, Que ante el trono de Dios el ángel canta. Isabel, Isabel, ¡cuántas delicias, En solo un día me arrebata el cielo! Acércate:

(Llevándola á una ventana.)
Contempla esas montañas

Que el sol apenas á dorar empieza: El no se ocultará tras esas rocas Antes de que se cumpla tu himeneo. Isab.—; Calla, calla, por Dios! ; por qué re-(cuerdas E! momento fatal de mi suplicio? Alb.—; Mañana se habrá alzado una ba-(rrera Eterna entre los dos! Isab.— ¡Alberto, calla! Alb.— Mañana, errante, solitario, triste, Sin porvenir, sin esperanza alguna, La muerte iré à buscar; y tu entretanto De oro y púrpura un•lecho ocupar de es! Isab.—. No tienes compasión de mis pe-(sares? ¿Te complaces, cruel, en mis tormentos? Alb.—Perdóname, Isabel: mi pecho triste Hiel rebosando está, y el labio mío Ultraja tu dolor. Adiós, amada; Preciso es ya partir. Isab.— ¿Te vas? Alb.— Es fuerza! Isab.—¿Y á dónde? No lo sé: ; por todas partes Alb.— Irá cual sombra mi dolor, conmigo! Isab.—Detente todavía. Alb.— ¿A qué? ¿Pretendes Que te mire llegar hasta las aras? ¡Jamás, jamás! si respeté hasta ahora A mi padre adoptivo; si he ocultado A sus ojos mi amor, ha sido sólo

Por un esfuerzo doloroso, grande, Que concebir no puedes; pero al verte Tender tu mano à mi rival odioso, Pronunciar el sagrado juramento, ¿Piensas que pueda reportar mi furia? ¿Piensas que mi puñal, mil y mil veces, El corazón del pérfido no rompa? ¡ isabe!, Isabel! hoy á lo menos Sólo nosotros infelices somos; Pero tu padre no: tal vez un día El sabrá mi dolor, sabrá cuán caros Pago sus beneficios. Isab.— El se acerca: ¿Cómo ocultar mi bárbaro tormento, Ni detener mi llanto? ¡Cuánto sufro! Sostennie tú, Dios mío!

#### ESCENA V.

Dicho: EL BARON FITZ-EUSTAQUIO

El momento feliz es ya llegado
De ver asegurada tu ventura:
El barón de Bohún, tu noble esposo,
Seguido de valientes caballeros,
Pronto vendrá á jurar entre tus brazos
Eterno amor: el patio del castillo
Engalanado está para el torneo;
¿ Pero qué miro? ¿ tu semblante hermoso,
Triste y pálido está, por qué no cubren

Tu hermoso cuerpo las nupciales galas? ¿Temes este momento? Oh, padre mío! ¡Al contemplar que voy á separarme Para siempre de vos!. Fitz.— Ven á mi pecho; Ven, mi dulce consuelo, mi esperanza; De mi vejez cansada único apoyo: Serena tu semblante, hija querida, Pronto serás dichosa. lsab.-Oh, padre, padre... Fitz.—Oyó mis votos el piadoso cielo: Reflexiona, Isabel, cuánta ventura, Cuánto brillo derrama este himeneo, Sobre nosotros! á los altos timbres De tus abuelos se unirán ahora Los de un noble Barón, de un gran gue-(rrero Por el mismo Ricardo distinguido, Alberto, ¿no es verdad? A!b.— Sí, padre amado: Decis muy bien, señor. (Infierno, infierno. ¿Por qué no me sepultas?) Este enlace (A Isabeli Te llena de esplendor, hermana mía; Animate, Isabel. Fitz.— How me parece Que son menos mi años; la ventura Anima el corazón de los ancianos; Envidia tengo á tu futuro esposo; Envidia á los valientes caballeros, Que en el torneo lucirán ahora

Sus soberbios caballos y armaduras. Hubo un tiempo también en que mi brazo Lanzas rompió en honor de la belleza: Cuando tu buena madre, en dulce nudo Se unió á mi suerte, en ese patio mismo, En que hoy tu nombre sonará glorioso, Yo el de tu madre con valor sostuve: Ella mira sin duda desde el cielo Tu ventura, hija mía: pronto en torno Circulará la copa en honor tuyo En el festín magnifico; las bóvedas De este castillo, mudas tanto tiempo, Hoy van á resonar....

(Suena un clarin.) ¿Habéis oído?

Sin duda l'egan ya los caballeros:
A encontrarlos volemos, hijo mío:
Y tú, cara Isabel, ve á prepararte:
Cubre de hermosas flores tu cabeza:
Ostenta tu hermosura; que tu esposo
Te encuentre digna de su ilustre mano,
Pura y brillante. Vamos.
Alb.—
Sí, ya os sigo.

. ESCENA VI.

ALBERTO, ISABEL.

Alb.—; El momento tan temido Ha llegado ya, Isabel! Ya se acerca vuestro reposo. Isab.—; A sus ojos moriré! Alb.—No; seguid, seguid, señora, El camino que al nacer Os señaló la fortuna; Haced feliz la vejez De vuestro padre, del mío, Sí, mi padre también es; Si no lo fuera....; Infelice! ¡Qué posición tan cruel! Cuando el pecho se me abrasa ¿Debo callar? ¡Oh, deber! Tengo una espada y un brazo, Tengo de venganza sed, Tengo el infierno en el alma, ¿Y vengarme no podré? Virtud fatal! Fitz-Eustaquio, Bienhechor mío, ¿ por qué, Por qué salvaste mi vida? ¿Por qué al punto de nacer No exhalé el postrer suspiro? : Desgraciado!

Isab.— Yo no sé
Lo que se pasa en mi alma:
Yo me siento fallecer:
Arde mi frente, mis ojos
Todos los objetos ven
Tintos en sangre: un abismo
Abrirse miro á mis pies!
Y nadie tiende la mano
Para salvarme de él;
Tú te vas, tú me abandonas!
Alb.—; Infeliz, qué puedo hacer!
¿Armar mi brazo, y en sangre

Teñir el sitio que fué De mi desgracia el asilo? ¿Hacer que caiga, Isabel, La maldición de tu padre Sobre tí? ¡Jamás! seré Desgraciado, pero digno de tu amor.

Isab.—; Suerte cruel! ¿Con que no queda esperanza? Alb.—Ninguna:; adiós, Isabel!

Tu padre me espera.

lsab.— ¿Y nunca

Nos volveremos á ver?
All —Es forzoso todavía,
Porque salir no podré
Sin ser visto; pero al punto
Que divertidos estén
En el torneo, yo parto
Y en mi ligero corcel
Me alejo desesperado
De mi vida, de mi bien.

### ESCENA VII.

Dichos, TIMOTEO.

Tim.—Señor, el Barón mi amo, En el atrio del castillo Os espera: ya se acercan Los caballeros.

Alb.— Amigo,

Voy al instante.

(Se va Timoteo: se olye dentro una músi-

ca marcial, que indica la llegada de los caballeros.)

Señora,

Escuchad; ese sonido Anuncia ya la llegada De vuestro esposo.

Isab.—; Dios mío!

¿Y no muero?

.(Cae en el mayor abatimiento en una silla.)
Alb.— Cada acento

Alb.— Cada acento
De esa música un cuchillo
Es que el alma me traspasa!
Tus horrores, negro abismo,
No pueden ser más atroces
Que este momento.

lsab.—(levantándose.)

¡Oh, martirio,
Peor que la muerte ¡Alberto.
Un espantoso destino
Me conducirá bien pronto
Al horrible sacrificio:
Mi boda y mis funerales
Se unirán. Adiós, amigo
De mi infancia, hermano, amante,
Unico á quien he querido,
¡Adiós! no olvides el nombre
De esta infeliz.

Alb.— No, bien mio, Ese nombre idolatrado Será mi postrer suspiro!

Calderón.-15

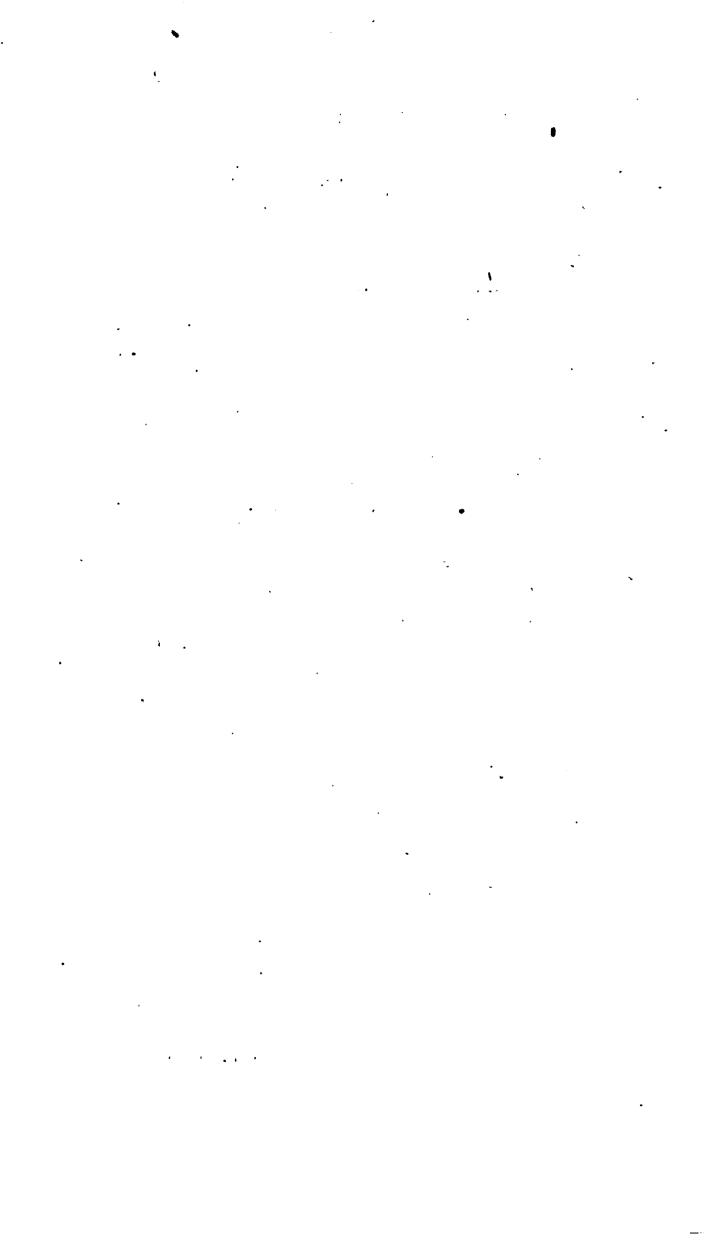



# ACTO SEGUNDO.

#### EL RETO.

La decoración del primer acto.

#### ESCENA I.

ISABEL, sentada tristemente con rico traje de boda y flores en la cabeza.

LEONOR, componiéndole una flor.

Leo.—Dejadme, señora mía, Que os prenda bien esta rosa: En verdad estáis hermosa; Hasta la melancolía Os sienta bien.

Isab.—
¡Si mostrara mi semblante
Lo que sufro en este instante,
Lo amango de mi dolor!
Pero no; tú conocer

No puedes la pena mía; Es una larga agonía

Anoche pensé morir.
¡Oh, qué noche! hora por hora
Conté, esperando á la aurora,
Sin descansar, sin dormir.
¡Oh, qué penoso es el lecho
Para el que padece tanto!
Ni llorar pude, ¡ay! el llanto
Me hubiera aliviado el pecho:
Al fin, ví llegar el día
Pero la esperanza no,
¡Huyó para siempre; huyó!
¿Y aun respiro, Leonor mía?

Leo.—Serenad vuestro semblante,
Considerad que es forzoso
Recibir á vuestro esposo,
Que no tardará un instante.
Tal vez el tiempo podrá
Aliviar vuestro dolor.

Isab.— (Con enojo)

Tú nunca amaste, Leonor; Déjame, déjame ya.

Leo.—¿Os ofendí? sabe el cielo Que os amo, señora mía: Perdonadme; yo quería Procuraros el consuelo: De nuevo os prilo perdón.

Isab.—Es verdad, no me ofendiste; Tú penetrar no pudiste Lo que sufre el corazón.

Uno sólo conocía Lo más secreto de él: ¡Ay! el alma de Isabel Sólo Alberto comprendía. Aún está aquí: ¿no es verdad? Que no se vaya, por Dios; Juntos podremos los dos Arrostrar la tempestad; Mas, ¿qué digo? ; desdichada! El debe, debe huir, Y yo mi suerte sufrir, Y morir desesperada: Venga, venga ese Barór. Que debe ser mi tirano, Aquí está mi yerta mano, Pero no mi corazón: Yo se lo diré, sabrá Lo que ha de esperar de mí, Y que Alberto siempre aquí (Señalando su corazón.)

Mientras yo viva estará.

Leo.--¿Se lo diréis?

Sí, Leonor, Isab.-Todo lo sabrá, y después, Morir me verá á sus pies, Ahogada por el dolor. Tal vez el cielo piadoso Su corazón moverá; Tal vez él prescindirá De esta boda, generoso. Leo.—Desechad esa ilusión;

Esperar, señora, es vano;

De ese hombre el pecho inhumano No abriga la compasión.

Isab.—; Y tan bárbaro sería,

Que mirándome bañada

En llanto, desesperada

En espantosa agonía,

Jurándole que á morir

Me conduce este himeneo,

Insistiera? No lo creo;

No puede un ser existir

Tan odioso.

Leo.— A Dios pluguiera Que no fuera así, señora; Pero vais á verlo ahora.

Isab.—Déjame, Leonor, siquiera La esperanza. ¿Tú también Te conjuras en mi daño? Mi esperar será un engaño; Pero este engaño es un bien.

Leo.—Es un bien que poco dura.

Isab.—Es un instante de calma, Que hace revivir el alma, Sumergida en amargura:

Y.... ¿quién sabe? acaso el cielo Con un rayo me ilumina:
Tal vez la bondad divina
Se apiada ya de mi duelo:
De la horrible desventura
El último punto, acaso
Es, Leonor, el primer paso
A la paz, á la ventura.

Leo.—: Y aunque el Barón apiadade De vuestro llanto, ceñora, Ouiera desistir ahora De ese empeño desgraciado, Vuestro padre prescindir Ouerrá también cuando ya Todo prevenido está?

lsab.—Preciso será mentir: Fingiré una enfermedad Que retarde el himeneo, Y el tiempo después....

Yo creo Que la triste real.dad Disipará esa ilusión: Que prescinda de su empeño El Barón, señora, es sueño, Me lo dice el corazón.

Isab.—Eres, Leonor, muy cruel, Despedazándome estás; Si este es un sueño no más, No me despiertes de él.

#### ESCENA II.

#### Dichos, PEDRO

(an inciando.) El señor Barón.

¡Dios mío! Isab.-Llegó, Leonor, el momento Decisivo.

> (A Pedro) Haced que pase. (Se va Pedro.) (A Leonor.)

Retirate tú.

Leo.— Los cielos

Os acompañen, señora, Y ablanden el duro pecho De ese hombre.

(Se va.)

Isab.— ¡Toda mi sangre
Helada en las venas siento;
Ya las fuerzas me abandonan!
Auxiliame, Ser supremo:
Mi ruego escucha. Oigo pasos...
Es él... es él! ¡Cómo tiemblo!

#### ESCENA III.

ISABEL, DE BOHUN.

(Con rico traje de guerrero.)

Bohún.—Ese criado acaba ahora
De decirme que queréis
Hablar conmigo, señora:
A este mortal que os adora,
Aquí rendido tenéis.

Isab.—Sentáos.

(Se sientan)

Bohún.— Al fin os veo

A solas ¡feliz instante! ¡Apenas mi dicha creo! Hablad, que vuestro deseo Ley será para un amante.

En vuestra frente divina Mirando estoy la tristeza: Hablad, joven peregrina, Quizá el cielo me destina A consolar la belleza.

Tal vez informada estáis De que soy altivo, fiero; Tal vez de mi amor dudáis, O al ver mi rostro pensáis Que es mi corazón de acero.

No, Isabel; desde que vi Vuestro rostro encantador, Mi voluntad os rendi, Y grabada estáis aquí

(Señalando su pecho)

Por la mano del amor.

Cierto es que nunca os hablé De este amor, Isabel mía: Sólo á vuestro padre fué A quien la llama mostré, Que el alma me consumía.

El Barón me aseguró Que vos me amábais, señora; Decidme si se engañó: En vuestro labio hallé yo Mi vida ó mi muerte ahora.

Pero antes de pronunciar El fallo, bella Isabel, Dignáos considerar Lo que me puede costar, Si por desgracia es cruel.

Isab.— Señor...

Bohún.— Seguid; ¡qué dulzura Tiene, Isabel, vuestro acento! Descubridme esa alma pura.

Calderón -16

Isab.—Veréis en ella amargura. Bohún.—¿ Quién causa vuestro tormento? Isab.—Mi boda. ¡Cómo! Rohún.— Señor, Isab.— Miradme. . (Queriendo echarse á los pies del Parón, que la contiene.) ¿Qué vais á hacer? Isab.—; Compadeced mi dolor! Os respeto; pero amor Jamás os puedo tener! Bohún.-(Con enojo) ¡Jamás! ¿Pues por qué razón A vuestro padre, señora, No lo dijisteis? Perdón! Isab.— Tened, señor, compasión De una mujer que os implora! Noble sois y caballero, (Se arroja a sus pies). Mi suerte está en vuestra mano, ¡ No tenéis alma de acero! (Levantándose). Bohún.— Una explicación espero: Hablad, no soy un tirano. (¡Qué sospecha... si otro amor!... No, no puede ser verdad: Reprimiré mi furor). Deponed todo temor, (Con dulzura) Habladme con claridad. Si nace vuestro desvío,

De que no me habéis tratado, Decidmelo, el pecho mío Conoceréis, y confío En que de vos seré amado.

Esa palabra, "jamás,"
Es espantosa, es cruel!
Ha sido efecto quizás
De la turbación no más;
¿ No es cierto, amada Isabel?

"¡ Jamás!" ¡ ah! por compasión Esa expresión reformad; No hiciera más impresión En mí la reprobación Que oyera en la eternidad.

Isab.—Sí, fué demasiado dura, Lo conozco, ¡qué queréis! El exceso de amargura....

Bohún.—Basta angélica criatura, Basta ya; no os disculpéis.

¿Tembláis acaso de ser Esclava en mi compañía? ¡Qué error! ¿lo podéis creer? Vuestro amor, bella mujer, Será mi norte, mi guía.

¡Mi esclava! no; mi señora, Mi reina seréis; mandad, Mandad, joven seductora: Vuestra voz encantadora Es la voz de una deidad.

Altivo he sido ¿por qué Lo he de negar? hasta aquí, Este mi carácter fué; En adelante seré Lo que vos hagáis de mí.

Mis títulos, mi grandeza, A vuestros pies están ya, Y servirá mi riqueza De engalanar la belleza, Que el orbe me envidiará.

Mármol y oro cincelado Formarán vuestra mansión, Diamantes vuestro tocado, Y vuestro altar consagrado, Mi sumiso corazón:

Vuestra suerte envidiarán
Las esposas de los reyes:
Mil esclavos temblarán
A vuestra voz, y tendrán
Vuestros caprichos por leyes.

Inciensos y adoraciones
Os rodearán noche y día:
Pendientes mil corazones
Estarán de las acciones
De la hermosa reina mía:

¡Y yo á sus plantas postrado, En su mirar embebido, De sus glorias embriagado Con su ventura pagado, Lo demás daré al o vido!

Un trono, un mundo valdria
De mi existencia un instante!
Feliz cual nadie sería,
Y mi vida pasaría
Como un ensueño brillante! (Pausa)

Pero ¿ no me respondéis? ¿ Nada os merece mi amor? ¿ Ni ver mi nostro queréis? ¡ Ah, tembléis! ¿ No me daréis Una respuesta?

lsab.— Señor. Bohún.—Seguid.

De que agradece mi pecho La bondad que usais conmigo; Mas....

Bohún.—Proseguid.

Isab.— Si prosigo,

Va á estallar vuestro despecho;
Pero debo con franqueza
Descubriros la verdad.
Los títulos, la riqueza,
Esa gloria, esa grandeza,
No harán mi felicidad.

¿Qué importa que mármol y oro Formen mi augusta mansión? Si allí me acompaña el lloro, Me falta el mayor tesoro, Que es la paz del corazón.

El corazón que está herido, Bajo de un manto real, O de un humilde vestido, Siempre estará dolorido, Siempre sufrirá su mal.

Qué me importa, ¡cielo santo Ocupar un alto asiento, Si no es menor mi quebranto?

¿Qué importa verter mi llanto Sobre rico pavimento? De vasallos numerosos, Decis, seré respetada: Me obedecerán gozosos; Ellos serán venturosos, Pero yo desventurada: En su corazón sencillo Amor me alzará un altar; Pero ni este amor, ni el brillo, Arrancarán el cuchillo. Con que me siento clavar. ¡Oh! nada le importa, nada, El fausto, noble Barón, A una triste aprisionada! Sera su prisión dorada; Pero es siempre una prisión! Bohún.—Mas no sabré.... Isab.— : Perdonad!

Tal vez os habrá ofendido Mi mucha sinceridad; Pero os dije la verdad, Porque así lo habéis querido. Ahora yo quiero alcanzar

De vos un favor.

Bohún.— ¿Cuál es? Isab.— (De rodillas)

Que os dignéis renunciar A este enlace, ó expirar Me veréis á vuestros pies.

Bohún.— (La levanta)
Me 's muy duro; pero alzad:

Yo quiero exigir de vos Otra cosa.

Isab.— ¿Qué? mandad.

Bohún.—Que me digáis la verdad,

Como la diríais á Dios.

Isab.—Os lo prometo.

Bohún.— ¿Tenéis

Acaso alguna pasión?

¿Amáis á otro?... ¿enmudecéis?

Isabel, ¿no respondéis?

lsab.—; Ah, sí amo!

Bohún.— (¡ Maldición!

Soy infeliz: ; pronto en mal

Mi bien convertido vi!

Oh, qué momento fatal!

(Con dulzura)

Mas decidme ¿mi rival?

Isab.—Miradle.

Isab.—Miradie.

Bohún.— ¿Es Alberto?

Isab.—

Sí

### ESCENA IV.

Dichos, ALBERTO...

(Entra y se sorprende al ver al Barón.)

Alb.—Isabel... perdonad, yo imaginaba.. Bohún.—Que estaba sola, ¿no es verdad, (Alberto?

No os embarace la presencia mía; ¿No sabéis que yo soy amigo vuestro? Sí, vuestro amigo, ¿lo dudáis? ahora Hablábamos de vos: el labio bello De vuestra hermana, vuestra "cara hermana,

De revelarme acaba su secreto.
Pero ; con qué candor ; con qué termura!
Una virtud tan pura, bajo el cielo
No es fácil encontrar: yo os felicito
De haber amado un corazón tan bello.
Alb.—Señora....

Isab.— Sí, mis lágrimas amargas Han conmovido el generoso pecho, Del ilustre Barón: me ha prometido Suspender por ahora este himeneo:
¿No es cierto? el corazón me lo decía:
Tan valiente y cumplido caballero,
Abrigar no pudiera una alma baja,

Indigna de su nombre.

Alb.— ¿Es éste un sueño? Isab.—Arrójate á sus plantas, caro amigo, Arrójate á las plantas del más bueno, Del más digno mortal: ¡ah! que su vida Haga larga y feliz el Ser supremo. ¿Pero estás en estatua convertido? ¿Lo dudas todavía?

Alb.— Isabel... temo... Bohún.—: Qué yo mo sea capaz de un sa(crificio

De tanta magnitud? Vano recelo: Nada más justo, vuestra "cara hermana" Os ama, y á mí no; ¿por qué un objeto Sacrificar, tan cándido, tan puro?

Si vuestra "cara hermana" hubiera puesto Su amor en un sujeto menos digno; Pero en vos, joven, vos, en cruo pecho Se abriga una virtud acrisolada! Vuestro padre adoptivo, ese buen viejo, Que la vida os salvó, de cuánto gozo Se llenará al saber ese respeto Que á sus canas tenéis! Oh, no es posi-(ble,

Que quede oculto tan sublime esfuerzo! Sacrificio inaudito, inconcebible! Vivir al lado de ella tanto tiempo Sin manchar su virtud! Oh! yo lo juro, Ai Barón lo diré, tendréis el premio A que sois acreedores, hijos míos: No lo dudéis.

Isab.— (¡Qué escucho!)
Alb.— Ya entreveo
La infernal ironia que respiran,
Ongulloso Barón, vuestros acentos.
¿Qué has hecho, desgraciada? ¿y tú pu-

Pensar jamás que su insensible pecho Fuera capaz de rasgo tan sublime? Isab.—; Infeliz!

Bohún.— Me injuríais sin merecerlo: Vuestra "querida hermana"...

Alb.—; Basta, basta!
No más nos insultéis. Un caballero
Usa un lenguaje franco; sus acciones
Deben llevar de la nobleza el sello;
Pero vos....

¿Y pensábais, bella jov 11, Que el Barón de Bohún puede sereno Un desdén escuchar, que renunciara Con tal facilidad al bien supremo De ser esposo vuestro? Al alma mía, Está quemando un espantoso fuego Que excita más y más vuestro desvío, Que no puede apagar el mismo ciclo. ¡Un rival! un rival! no lo esperaba! ¡Un huérfano, un expósito!... ya vco Qué bien cumplis vuestro deber sagrado: Un noble anciano de ternura lleno, Salva vuestra existencia miserable, Cuida de vuestra infancia, os da un asiento En su mesa, os prodiga las bondades Que al hijo más querido un padre tierno. Y vos, para pagar sus beneficios, Cediendo á un loco criminal afecto, Seducis á una hija hermosa, pura, Que de su ancianidad era el consuelo. Alb.—; Cállate, miserable! ¿y tú me acu-(sas

De seductor? ¿lo oís? ¿y sufrir puedo Su presencia?; malvado! ¿y tú, tú hablas De virtud? ¡La virtud! no conocieron Lo que quiere decir esta palabra Los mónstruos como tú! ¡Poder del cielo! ¡Yo seductor! ¡yo seductor! ¡Infame! Bohún.—Ved, Isabel hermosa, qué vio-

Es vuestro "caro hermano:" una palabra Le llena de furor.

Te ha descubierto Alb.—

Isabel un secreto, que debía
Para siempre ocultar un triste velo;
Pero lo sabes ya: sí, yo la amaba,
Yo la amo, la amaré; jamás el tiempo,
Ni el poder ni la muerte han de arrancarla
De este fiel corazón, donde con fuego
Grabada está su celestial imagen:
Desde la infancia, desde aquel momento
Que brilló la razón en nuestras almas,
Tal vez desde antes, nuestros labios tier
(nos,

Que apenas balbucian las palabras, Pronunciaron de amor el juramento: Nos amaremos, sí, por más que airado Hoy el destino irresistible y fiero Nos separe; por más que tú procures De Isabel atajar el llanto acerbo, Y con oro cubrir quieras el yugo, Bajo el que siempre vivirá gimiendo; Mas yo no la seduje, nuestras almas Para adorarse hasta morir nacieron, Y un torrente de amor irresistible Nos arrastró á los dos al mismo tiempo; Mas tú no sabes, no, cómo la amo, ¡Con qué veneración! ¡con qué respeto! Como á una cosa pura, sacrosanta, Como á un sagrado espíritu del cielo, Como al ángel que manda en nuestro au-(xilio

La bienhechora mano del Eterno.

1sab.—; Alberto! (Con mucha ternura)
Bohún.— ¡Qué ternura!; qué palabras!
¡Qué corazón tan cándido, tan bello!

Alb.—Tú conprender no puedes este idio-(ma; Los tiranos jamás lo comprendieron. Bohún.—; Y valiente además!; cuántas

Bohún.—; Y valiente además! ; cuántas (virtudes!

Es lástima, Isabel, que el nacimiento De ese joven no sea conocido: Porque en verdad, amigo, no sabemos Quién os ha dado el ser; pero á juzgarlo Por vuestros elevados sentimientos, Hijo seréis del mismo rey Ricardo: No es verdad, Isabel?

Alb.— (Sacando la espada) Sufrir no puedo.

Defiéndete malvado!

Isab.— (Queriendo contenerlo.); Alberto!

Alb.— (A Isabel:)

Aparta.

Tus últimas palabras han abierto Una profunda herida en mis entrañas, Que con sangre no más curarla puedo: Defiéndete, repito.

Isab.—; Alberto mío! Recuerda dónde estás.

Alb.— (Con horrible despecho.)

Es cierto! es cierto! Este castillo es para mí sagrado:

(Envainando su espada)
Sagrado! maldición! Vuélvete, acero,
Por la primera vez vuelve á la vaina
Sin vengar el ultraje de tu dueño.
Da gracias á este asilo: hoy era el d'a

En que exhalaras el postner aliento Al golpe de mi espada, miserable, Si otro fuera el lugar donde tu acento Hubiera provocado mi venganza; Pero saldrás de aquí, y en campo abierto Se cruzará tu acero con el mío, Si algún resto de honor hay en tu pecho. Adiós, Isabel mía: fué posible Reportarme una vez; pero no puedo Responder ya de mí. Barón altivo, Abusa del poder, arrastra al templo A ese ángel puro; con su amargo llanto Ya tu condenación se está escribiendo: Llévala ante el altar, su labio frío Pronunciará de amarte el juramento; Mas no su corazón, que en él mi nombre A tu pesar ha de vivir impreso. Adiós, Barón, mañana vuestra esposa Viuda tal vez será: ved este acero: El está acostumbrado á la victoria, El te abrirá las puertas del infierno. (Se va.)

### ESCENA V.

DE BOHUN, ISABEL

Bohún.—; Pobre joven! compadezco Su frenesi! loco está; Pero confío que pronto El tiempo le ha de curar. ; Cómo ha de ser! ha perdido

Una novia, y además Un buen dote: el infeliz Que lo sienta es natural. Valor, amada Isabel, Vuestro hermoso rostro alzad; No más llamto, ya pasó La escena sentimental: Miradme, yo estoy tranquilo, Y eso que debiera estar Celoso: ¡qué desvarío! Siempre en la primera edad Hay amorcillos, que luego El tiempo disipará: Nos unimos este día, Mañana estamos en paz: Verás, Isabel hermosa, Qué contento....

Por piedad,
Dejadme, no os basta aún
Mi corazón traspasar,
Sino que en la misma herida,
Jugando estáis el puñal?
Tanta barbarie, señor,
Quién pudiera imaginar!
Bohún.—Cuando vuestro padre sepa
Esta escena!... la sabrá,
No lo dudéis.

Isab.— ¡Ah! ¡por Dios!
(¡Alberto infeliz!) tomad
Mi vida, os la sacrifico;
Pero que yo nada más
La triste víctima sea:

No queráis sacrificar

(Hincándose.)

A un infeliz; yo lo pido A vuestras plantas.

Bohún.— ' Alzad;

Yo callaré. Ya veréis Cómo al fin me habéis de amar: Mis continuas atenciones Con el tiempo ganarán Ese corazón tan bello.

Isab.—; Ah, no lo esperéis jamás!
La víctima está dispuesta:
Pronto llegaré al altar;
Poco después á la tumba;
Esto prometo no más.
Id, señor, id, que mi padre
Tal vez os esperará.

Pohún.—Me retiraré, Isabel, Puesto que me lo mandáis. (¡Qué hermosa está!; Me aborrece! Bien, y después me amará.)

(Se va.)

# ESCENA VI.

Isab.—; Y esta es la vida! ¿y al mirar ei (féretro

Cobarde tiembla el mísero mortal, Cuando la tumba es el asilo único Donde se encuentra verdadera paz?

Y de la vida ¿cuál es aquella época Que no conoce el peso del dolor? Tormento siempre, en todas partes lágri-(mas!

Tal es la suerte que al montal tocó.

Desde la infancia hasta la edad decrépita, El niño, el hombre y la infeliz mujer, Corriendo van tras una sombra mágica, Que llaman dicha, y que jamás se ve.

El triste anciano, de su edad quejándose. De juventud quisiera disfrutar, Olvida, imbécil, los tormentos hórridos,

En que se agita esta infeliz edad.

Es una fiebre, es una fiebre indómita, Es un violento, un loco frenesí, ¡Ay! sus placeres pasan cual nelámpago, Dejando el llanto de su curso al fin.

Siempre deseos, esperanzas pérfidas, Que nos halagan sin llegar jamás: Siempre ansiedad, vacío, gozo efímero, Que se convierte en triste realidad.

Y de la vida en el cercano término, Del desengaño á la funesta luz, El corto espacio de la tumba lóbrega.... Un paño negro... un mísero ataúd!

Tal de la vida es el torrente rápido: Ay! de la mía ya se acerca el fin; Y yo lo espero como espera el náufrago

La amiga playa en que será feliz.

Oh, llanto mío, de mis penas bálsamo, Ni tú, ni tú me quieres consolar; Nadie se duele de la triste víctima, Que de la vida se despide ya!

¡Alberto! ¡Alberto! De mi tumba mí-

La losa, tú con llanto regarás, Hasta que se unan nuestras almas férvidas En las regiones de la eternidad! (Queda sobre una silla, en el mayor abatimiento.)

# ESCENA VII

ISABEL, LEONOR.

Leo.—Bien dije yo; de ese monstruo
En el pecho no hay piedad:
Tu esperanza, pobre niña,
Se ha desvanecido ya.
Señorita.... no me oye:
Señorita.... qué! si está
En estatua conventida.
¡Quién lo pudiera pensar!
¡Tan amable, tan hermosa!
Y pronto acaso será
Un despojo de la muerte.
¡Horrible fatalidad!
Volved en vos, señorita;
Mirad que van á llegar
Los caballeros.

Isab.— ¡Leonor!
Leo.—Vuestro vestido arregiad,
Cobrad ánimo, señora:
Vuestro padre notará
Esa turbación.

Calderón.-18

īsab.—

¡Dios mío!

Mi padre!

Leo.— Pronto estará

En esta sala: venid:
En el estado en que estáis
No quisiera yo que os viesen;
Retirémonos; andad,
Que se acercan. (Está visto!
La vida le costará.
Hoy celebrarán su boda,
Mañana su funeral) (Se van.)

#### ESCENA VIII

FIRZ-EUSTAQUIO, DE BOHUN ALBERTO, Caballeros armados.

(Alberto, un poco apantado de los demás, arroja frecuentemente miradas de furor sobre de Bolhún.)

Cab.—; Amor á las bellas, y gloria al va-(lor!

Fitz.—Resuenen, amigos, las bóvedas altas Del viejo castillo, que vuelve á ser hoy Mansión venturosa de júbilo puro, Morada brillante de dicha y amor: Ya todo está pronto: la trompa guerrera Va á sonar, amigos, oigamos su voz: Al tonneo, ¡vamos!; honor al valiente! Cab.—¡Amor á las bellas, y gloria al va-(lor!

Bohún.—¿ Y quién no se siente de gozo in-(flamado?

¿Habrá, caballeros, un frío corazón, En que la hermosura no ejerza su imperio à A caballo, amigos, al campo de honor! La lanza sin hierro, muy bien; mas cui-(dado!

Es fuerte mi brazo, y hoy cuento, por Dios, Derribar á muchos; cuidado, repito. Cab.—; Amor á las bellas, y gloria al va-

Bohún.—Tal vez se impacienta el freno

(tascando, Mi noble caballo, mi fuerte trotón:
Veréis qué gallardo; jamás en la guerra
Perder los estribos en él se me vió.
Corcel más hermoso, Ricardo no tiene,
Más fuerte, más ágil, más vivo y veloz:
No hay otro, lo juro; su choque es terrible!
Cab.—Veremos, veremos: que viva el va(lor!

Fitz.—; Recuerdos de gloria! también hu-(bo un día,

Que mi fuerte brazo valiente lidió, Y mi vieja sangre aún hierve al oiros. También yo pudiera combatir con vos; Pero de mi hija sostenéis el nombre: El cielo os ayude, valiente Barón! La música suene, los heraldos griten.... Cab.—; Amor á las bellas, y gloria al va(lor!

Bohún.—Y luego las copas en torno vo-(lando, Colmadas de ardiente, sabroso licor, Vaciemos, amigos, brindando contentos Por la compañera que el cielo me dió. De Isabel el nombre glorioso resuene, (A Fitz)

De rosas corone su frente el amor. Noble amigo, gracias por tanta ventura. Γodos.—; Dicha á los esposos!

Alb.— (¡Y á mí maldición!)

(Suena un clarin).

Fitz.—¿Oís? han llamado: sin duda se (acerca

Otro caballero.

Bohún.— Que venga, aquí estoy: De Isabel me inflaman los ojos divinos: Yo siento en mis venas desusado ardor! Voy á armarme al punto: ya estoy impa-(ciente:

Toda la Inglaterra puede venir hoy.
Todos.—; A caballo!
Rohún.— Vamos, que lidiar deseo,
Hasta que en ocaso se sepulte el sol.

# ESCENA IX.

Dichos, PEDRO.

Ped.—De llegar, señor, acaba Una señora, cubierta De luto, y acompañada De un escudero: desea Hablaros. Fitz.—

¿A solas?

Ped.—

No;

Pretende, según se expresa,
De su venida la causa
Decir. ante la asamblea
De los nobles caballeros
Que en el castillo se encuentran.
Pide justicia.

Fitz.— ¿Justicia?

De este castillo las puertas Al que la pide han estado A todas horas abiertas, Mucho más si es una dama La que obtenerla desea. Haced que pase.

(Se va Pedro.)

Sentáos:

Suspender un poco es fuerza

(Se sientan todos.)

El torneo.

Ped, entrando.— Entrad, señora.

(¿ Qué nos vendrá á pedir ésta?)

Fitz, á Arabela.—Sentáos

(A Pedro.)

Retirate tú.

Ped.—(Algo oiré desde la puerta.) (Se va.)

### ESCENA X.

#### Dichos, LADY ARABELA.

(Entra vestida de luto y cubierto el rostro con un velo negro: los caballeros se levantan para recibirla: el barón l'itz-Eustaquio le ofrece un asiento junto á él; ella lo toma, y todos vuelven á sentarse.)

Arab.— (Sin descubrirse)

Ilustres Barones, Honrados guerreros, De Inglaterra ornato,

De valor modelo!

Bohún.— (Turbado)

(¡Oh, qué voz)

Arab.— Oidme;

Oid los acentos De una noble dama Que hace mucho tiempo Oprimida gime Por un mónstruo.

Bohún.— (¿Cieios!

Es ella; mas ¿cómo Ha roto sus hierros? ¡Me confundo!)

Fitz.— Al punto

Romped el silencio, Señora: sepamos Cuál es el objeto
De vuestra venida:
Si, como lo creo,
A pedir auxilio
Venís, yo os lo ofrezco:
Y en verdad, señora,
Llegáis á buen tiempo
Aquí veis reunidos
Muchos caballeros,
Que á honrar han venido
El grato himeneo
De mi hija.

Arab.— Y acaso,
Señor, mis acentos
Turbarán su gozo.

Fitz.—No, señora.

Bohún.— Creo,
Barón, que no es hora
El mejor momento
De escucharla: todo
Está ya dispuesto:
Esta noble dama
Después del torneo
Nos dirá....

Arab.— No; ahora.
Sabed, caballeros,
Que hay entre vosotros
Un vil, un perverso,
Que sordo á las voces
Del honor, se ha hecho
Indigno del nombre
Que le transmitieron
Sus padres.

Nombradle. Todos.-Arab, (Señalando á Bohún:) Mirad ahí el reo. Todos.—¿De Bohún? El mismo. Arab.-Fitz.—Barón, ¿será cierto? Bohún.—; Mentira! ; impostura! ¿Quién os da derecho De insultar mi nombre? Barón, yo no puedo Permitir.... Malvado. Arab.— Cállate: este velo Que cubre mi rostro, Te da atrevimiento. (Se alza el velo.) Pues mírame ahora. Bohún.—(¡Ocúltame, infierno! Arab.—Conocedme todos. Todos.—Es ella. Fitz.— ¡Qué veo! La viuda de Ralfo De Bohún? ¿es sueño? Arab.—No, no; soy la misma, La que ese perverso. Sepultó en prisiones, Su muerte fingiendo. (A Bohún.) Fitz.— Sí, de vuestro hermano Es la viuda: ¡cielos! : Barón, explicaos! Decid, ¿qué misterio

Es éste? Hace años Que vos, bien me acuerdo, Ĉelebrar hicisteis Con pompa su entierro.

Bohun.—Y muric, no hay duda;

Cual vos me Jorprendo De que esta señora...

Arab.—Cállate, perverso: Señorita, oídme.

Bohún.—(Queriéndo echarse sobre e'la.)
Calla, ó el aliento
Te arranco, infelice.

Fitz.— (Conteniéndole.)

No, Barón: ¿qué es esto? Arab.—¿Y no habrá, señores,

Algún caballero, Que por mí se bata Con ese soberbio? ¿Cuál de entre vosotros Me ofrece su acero?

Un caballero.—Yo.

Otro.— Yo, yo,

Alb.— No, nadie,

Sino yo; y os ruego Aceptéis, señora, Mi brazo.

Arab.— Lo acepto.

Alb.— (Con entusiasmo.)

Gracias!

Arab.— ¿Vuestro nombre?

Alb.—Alberto, señora, Nada más; no tengo

Calderón.-19

Títulos brillantes, Ni ilustres abuelos. Ni padres, ni nada, Nada; no poseo Más que un pecho honrado De entusiasmo lleno: Mi honor es mi padre, Madre....; no la tengo! Mis títulos todos En mi espada llevo. En la Palestina Combatí cual bueno: Allí la fortuna Corcnó mi esfuerzo, Y Ricardo mismo Me armó caballero. (Con orgullo.) Mi nombre, mi gloria, A nadie la debo. Me colmáis de gozo, Señora, admitiendo Mi brazo, ¡qué dicha! ¿Me concede el cielo Ser de sus venganzas Humilde instrumento? Lo seré; no hay duda: ¡Ya hierve mi pecho! ¡Ya siento en mi alma Sacrosanto fuego! Arab.—Barón Fitz-Eustaquio, Reclamo el derecho Que le es concedido A mi débil sexo:

Yo pido un combate; Combate sangriento, En que la justicia
Se muestre del cielo!
De Dios en el juicio
Aparezca el reo:
Señalar os toca
El lugar y el tiempo.

Fitz.—A vuestra demanda
Negarme no puedo:
El terreno mismo,
Que para el torneo
Prevenido estaba,

(A De Bohún)

Servirá al efecto. Vos diréis la hora, Barón.

Bohún.—; Al momento! Alb.—; Bravo!; en el instante! Arab.— (Se arrodilla.)

Oye, Sér supremo,
De esta desgraciada
El ferviente ruego.
Tú que el fondo miras
De mi triste pecho,
Tú que la justicia,
Conoces que tengo,
Patente hazla al mundo,
Lanza desde el cielo,
Contra quien te ultraja,
Tu rayo tremendo:
Dale fuerza al brazo

De mi caballero: Pronuncia tu fallo. Señor, no lo temo, Porque tú eres justo:

(Se levanta.)

Sumisa lo espero.
Joven, al combate
Marchad sin recelo:
En vuestras miradas
La victoria veo.

Alb.—La tendré, señora, La tendré, lo espero.

(A Fitz-Eustaquio, doblando ana rodilla.)

Padre, bendecidme.

Fitz.—Quiera el Sér supremo Darte la victoria.

Aib.—Mía será, lo creo.

Bohún.—; Y sabes acaso,

Incauto mancebo,
A lo que te expones
Con ese ardimiento?
A vengarte aspiras
De agravios secretos;
No un fin generoso
Dirige tus hechos.
¡Qué loca esperanza!
Tu victoria es sueño,
Que cual humo al punto
Veráslo deshecho.
De mi espada ignoras
El terrible peso,

De mi fuerte lanza El golpe certero. Sin duda serías Un infante tierno, Cuando ya mi nombre Por el mundo entero Volaba, sonando De gloria cubierto: Mil y mil heridas Adornan mi cuerpo, Y siempre en las lides Triunfante me vieron: ¿Y tú, desdichado. Que estás aprendiendo De la guerra el arte, Tú te jactas, necio, De vencerme? ¡á risa Tu loco denuedo Me provoca!

Alb.— Basta;
Palabras dejemos,
Y hablen en el campo
Sólo los aceros.
Voy á armarme al punto:
Armate tú presto,
Y verás tu orgullo
En polvo deshecho:
Riqueza, blasones,
No podrán tu pecho
Garantir, malvado.
; Al campo sangriento!
Bohún.—A la muerte corres:

¡Ay de tí, mancebo! ¡Tiembla!

Abl.—; Nunca!

Bohún.— A armarnos,

Que ansioso te espero.

Alb.—; Isabel, venganza!

Bohún.—; A la 1id!

Alb.— Marchemos!

# ACTO TERCERO.

# EL JUICIO DE DIOS.

Gabinete gótico: puerta á la derecha que conduce á lo demás del castillo: puerta á la izquierda, que da al dormitorio de Isabel: ventana con vidrios de colores en el fondo, que se supone caer al patio del torneo, y cuyas hojas deben abrirse á su tiempo: sitlas, etc.

### ESCENA I.

LEONOR [ Muy alegre.]

¡Qué cambio tan repentino! ¿Con que ya no hay boda? bueno! Pues el chasco es muy pesado Para el tal Barón; ¡me alegro! ¡Ah! mi pobre señorita Estaba casi muriendo De pesadumbre! ¿A qué hora Será por fin ese duelo? De esta ventana que cae Para el patio del torneo, Vamos á ver lo que pasa

(Abre la ventana y se asoma). Por allá. ¡Qué día tan bello! ¡Qué bonita hubiera estado La función! Sí, por supuesto, Para todos los demás; Pero para el pobre Alberto, Y mi señorita.... vamos, Es mucho mejor que en esto Haya parado. ¡Qué vista Tan hermosa! allá á lo lejos Se miran los pabellones De todos los caballeros: Aquí el dosel de mi ama Forrado de terciopelo: Las gradas en derredor Para que mirara el pueblo; Allá están ya los heraldus. Y aún algunos caballeros, Que pasean hablando: Tal vez estarán sintiendo No haberse dado porrazos ¡Jesús, qué pesados juegos Tienen los tales señores! ¡Oh! también está allí Pedro: Este, que todo lo escucha, Debe de saber de cierto La hora del combate! vamos, Lo llamaré. ¡Hola! ¡Pedro! (Llamándolo con palmadas y gritos).

Pedro!... nada; se hace sordo: Eh! ya me oyó: sube presto, Que quiero hablarte. No hay cosa (Vuelve á la escena).

Que pase aquí, que al momento No la sepa este criado; Tiene el olfato de un perro De caza. Mi señorita Se ha entretenido allá dentro Con lady Arabela: ¡vaya! Pues ha venido del cielo La ta! Arabela. ¡Hola! ¿Ya te hallas aquí? ¡me alegro!

## ESCENA II.

### LEONOR, PEDRO.

Ped.—Señora Leonor, ¿qué cosa Se ofrece?

Leo.— Mi buen amigo, Como tú todo lo sabes...

Ped.—¿Todo lo sé? ¿quién lo ha dicho?
Yo no sé nada, señora:
Es verdad que, como sirvo
En la casa y no soy tonto,
Lo que sucede averiguo,
Porque al fin... ya me entendéis;
Pero no siempre consigo
Lo que deseo.

Calderón.-20

Leo.— Yo pienso

Que te hallas muy bien instruído

De lo que ha pasado ahora

En el gran salór

Que no sé nada; mi amo
Me mandó salir: no he visto
Más que entrar á esa señora.
Y que después ha salido
El Barón muy enojado,
Y un poco descolorido,
Repitiendo: "¡morirá!"
"¡Morirá!" y el señorito
Alberto, por la otra puerta
Salió muy contento, y dijo
También "¡morirá!"

Leo.— ¿Y no más? Vamos, habla.

Ped.— Que ha pedido
La señora Baronesa
Un combate á muerte, un juicio
De Dios: que el Barón mi amo
Todo se lo ha concedido,
Y en el patio del torneo
Va á suceder ahora mismo.

Leo.—Todo eso lo sé; mas quiero Saber la hora.

Ped.— ¿Pues no digo
Que ahora mismo? ya está pronto
El gran caballo tordillo
Del señor Alberto; falta
Nada más que el señorito

Se acabe de armar. ¡Dios sabe Quién morirá!

Leo.— Pues te digo Que eres un tonto! El Barón Será el que quede vencido.

Ped.—¿ Qué sabemos? tiene un puño, Que es capaz de hacer añicos A una encina, y es valiente Como un león.

Leo.— Pues yo afirmo Que Alberto triunfa.

Ped.—; Dios quieta; Es tan bueno el pobrecito!; Ah!; no sabéis otra cosa Que me han contado?

Leo.— ¿Qué?-Ped.— ; Chito!.

Por Dios, que nadie nos oiga. Ese escudero que vino Con la Baronesa...

Leo.— Vamos, Habla pronto.

Pues me ha dicho
Que el tal Barón es un monstruo,
Un bribón; el asesino
De su hermano, del buen Ralfo,
Que volviendo á su castillo,
Con Alfonso el escudero,
Fué por Walter sorprendido,
En un bosque, porque el mónstruo
Las riquezas y los títulos
Envidiaba de su hermano,
Y también porque el inicuo

Amaba á Lady Arabela, Y como fué su cariño Despreciado, creció el odio De Walter, hasta que impio En el pecho de su hermano Clavó bárbaro el cuchillo.

Leo.—; Malvado! ¿Mas por qué causa Ha estado oculto el delito Tanto tiempo?

Ped.— El escudero Era el único testigo Del crimen, y amenazado Por Walter, y seducido Tal vez, ha guardado siempre El más profundo sigilo, Sirviendo al fiero Barón; Hasta que hoy, compadecido De su señora, ha logrado, En el instante propicio De estar el Barón ausente, Romper los pesados grillos De Lady Arabela, y juntos A reclamar han vesido La protección de los nobles Caballeros que reunidos Se hallan aqui.

Leo.— Quiera el cielo
Dar al infame el castigo
Que merece.

Ped.— Amén. Y ahora Me voy con vuestro permiso; Con que hasta luego. Leo.— Que Dios
Te lleve por buen camino.
La señorita se acerca,
Aún está descolorido
Su semblante; no será
Por su futuro marido.

## ESCENA III.

LADY ARABELA, ISABEL, LEONOR.

Arab.—Tranquilizate, hija mia: El éxito del combate No es dudoso; el mismo cielo Debe en él interesarse: A veces el crimen triunfa, Triunfa, sí; pero aunque tarde, Las iras del cielo hieren La cabeza del culpable. Ay de aquél que á su grandeza Pone cimientos de sangre! El negro remordimiento Le atormenta en todas partes, Y, cual serpiente, devora Su corazón miserable; Una voz terrible, fuerte, Que acallar no puede nadie, En su alma precita suena Con acento formidable, Y al fin un rayo del cielo El abismo á sus pies abre:

Ese Barón orgulloso Toca al fin de sus maldades. Isab.—A vuestra voz, ioh señora! Siento el pecho aligerarse, Que mi corazón oprime: Sois una segunda madre Para mí, y en vuestro seno Deposito mis pesares. La mano de Dios, señora, Os mandó aquí como un ángel, Que en el borde del abismo Viene piadoso á salvarme: Un día tal vez, una hora De dilación, ya era tarde! Ay! vuestra bondad me anima A descubriros mis males: Ese joven generoso, Que en el sangriento combate Va á exponer por vos su vida, Ese, señora, es mi amante. Arab.—; Y vuestro padre sabía.... Isab.— Nada. Arab.—; Y ante los altares, En presencia del Eterno, Ibais á jurar.... Isab.-Oh, madre! Compadecedme! temía Que mi padre descargase Sobre Alberto sus furores. Ay! la maldición de un padre!.. Arab.—; Y la de Dios?....; Pobre niña! ¡Una vida de pesares!

¡Un infierno! ¡y tan hermosa! ¡Tan buena! Yo á libertarte Vengo, hija mía, no temas; Alberto saldrá triunfante De esta lucha, y luego...

Isab.— Luego Me limitaré à adorarle En secreto.

Arab.— Acaso....

Isab.—; Oh! nunca Reveléis, señora, á nadie Mi amor: á vos solamente He podido confiarle, Porque el desgraciado busca Quien escuche sus pesares.

## ESCENA IV.

#### Dichos. TIMOTEO.

Tim.—El Barón mi amo, señora, Os busca; ya prevenido Está todo.

Arab.— Voy al punto. (Se va Timoteo:)

Isab.—; Llegó el momento, Dios mío! Arab.—Mi presencia es necesaria; Animo, Isabel, propicio

Será el cielo: ¿venís vos? īsab.—¿Ir yo?; jamás! de este sitio No puedo moverme! Arab.—

Entonces

Quedáos. Oh, Dios benigno, Haz que la justicia triunse!

(Se va.)

Isab.—; Calma, señor, mi martirio!

## ESCENA V.

### LEONOR, ISABEL.

Isab.—¡Leonor, Leonor; se acerca ya la (hora!

¿Concibes tú mi situación impía? Siento despedazarse el alma mía; Una ansiedad horrible me devora: ¡Fatal incertidumbre! ¡quién pudiera Adivinar el fin de ese combate! Mi corazón con qué violencia late! Al pecho el alma abandonar quisiera: Ven á mi corazón, dulce esperanza, Tú sola puedes sostener mi vida; Tu voz consuele mi alma dolorida, Que al porvenir con inquietud se lanza. No puedo sosegar. Calmáos, señora, Leo.— Dentro de una hora... ¡Una hora todavía! Es un siglo, Leonor! ¡bárbaro día! Ay! una eternidad será esa hora. ¿Ha sonado un clarín? . No, nada suena; Leo.—

Todo en silencio está.

Isba.— ¡Gran Dios, qué lucha!; No puedo más! alguno viene; escucha... El es, que viene á consolar mi pena!

## ESCENA VI.

Dichas, ALBERTO.

Isab.—; Alberto! Alb.— : Amada! Isabel bella! Enjuga el llanto; La faz serena; ¿No ves el gozo Que me enagena? ¡Cuánto ha cambiado La suerte nuestra! Isab.—; Ay! que mi alma Siempre se encuentra Entre zozobras. Alb.—; Oh!; nada temas! Isab.—Ese combate.... Alb.—Mi pecho llena De una esperanza Tan lisonjera! Hace muy poco Que la tristeza Me devoraba, ¡Quién lo cneyera! Un sólo instante,

Mi suerte adversa Cambia: ¡Dios mío! Mi alma se anega En gozo puro: Ya por mis venas La sangre corre Con mayor fuerza, Isabel mía, ¿Con que mi diestra Puede de un mónstruo Purgar la tierra? Gloria, ventura! Dicha suprema! Rival odioso, De tu sentencia Sonó la hora, Tu fin se acerca! Ven, que àu sangre Calme la hoguera Que arde en mi alma Con llama eterna. Y tú, querida Beldad excelsa, Bálsamo dulce De mi existencia! No temas; alza Tu frente bella. ¿Y era posible Que tú sufrieras, Tú que has nacido Para ser reina De los mortales,

Tú que debieras Ceñir tu frente De una diadema? Isab.—; Alberto mío! Tu voz me llena De una esperanza, Tal vez incierta, Si por desgracia... ¡ Qué horrible idea! En el combate Tú perecieras, ¿ Qué fuera entonces De mi en la tierra? Alb.—No, no, bien mío; Por Dios desecha Esos temores, Que te atormentan: El cielo mismo, La Providencia, Tu amor, tus ojos, Me darán fuerza: Cesen tus lágrimas, Oue está muy cerca De tu ventura La hora suprema. Toca, ¿no sientes (Llevando la mano de Isabel á su corazón) Con qué violencia, El pecho late Donde tú imperas? ¿Piensas que acaso De temor sea?

Es de impaciencia,
Es que la gloria
Todo lo llena.
¿ No ves mis ojos
Cuál centellean?
¿ No sientes, dime,
La voz secneta
De la esperanza?
¿ Ya no te acuerdas
De que á esta espada
Debí en la guerra
Le mil victorias
La recompensa?

(Saca la espada.)

Mírala, hermosa,
¡No ves en ella
Feliz presagio,
Victoria cierta?
Esta es la misma
Que me ciñeras
Cuando animoso
Marché á la guerr
De Palestina,
¡No lo recuerdas?
Tocala, hermosa:
Ta mano bella
Le comunique
Celeste influencia.
.—Sí, sí, no hay duda

Isab.—Sí, sí, no hay duda; Sólo con verla, A la esperanza Mi alma se entrega: Sienco aliviarse Todas mis penas. ¿Y tu armadura, Dime, es aquella Que antes llevabas? Déjame verla. (Examinando su armadura) Ší, sí, la misma. Oh! quién pudiera Ser el escudo De 'tu' defensa! Alberto mío, Acaso es esta De nuestra vida La hora postrera; Pues bien, amigo, Quiero que sepas De mi amor puro Toda la fuerza.

(Con mucho fuego.)

Pero mi lengua
Nunca ha podido
Darte una idea
Del fuego activo
Que aquí me quema.
Hay sensaciones
Que no se expresan,
Que el alma toda
Nos basta apenas
Para sentirlas

Sin comprenderlas! Nunca los hombres Tienen idea De lo que sienten Las almas nuestras: En las mujeres Amor impera, Cual rey despótico: Nuestra existencia Toda él ocupa, El sólo llena. Esta mañana.... Bondad inmensa De Dios, perdona Mi culpa horrenda! Vértigo insano De mi cabeza Se apoderaba: Mi propia diestra A dar fin iba De mi existencia: Ya de un veneno.... Alb.—; Isabel, cesa! Cesa! tus voces De horror me llenan! ¿Con que tú misma....? ¿Y quién pudiera Calmar entonces Mi furia horrenda? De sangre ríos Correr hiciera, Y ya cansada

De herir mi diestra, Contra mí mismo La dirigiera: ¡Oh! no lo dudes, Amiga bella, Tu propia tumba Mi tumba fuera! ; Ah! por fortuna, Ya más risueña, De la esperanza La luz destella: Verás muy pronto Cuál tus cadenas Caen á mi furia, Rotas, deshechas. Oh, cuánto tarda De la pelea La hora!

Leo.—(Desde la vientana en donde ha esitado desde el principio de la escena.) A la plaza

El Barón llega.

Alb.-¿Llega? ¡qué dicha!

Isab.— (Sentándose). ; Gran Dios! las fuerzas

Me faltan...

Alb.— Calma,

Calma tu pena:
Voy á vengarte,
¡Adiós! no temas,
Leonor querida.
Cuida tú de ella.
¡Adiós!

Isab.— Escucha Por vez primera,

Quiero pedirte....

Alb. Qué? dilo, ordena:

Yo soy tu esclavo, Dí qué deseas.

Isab.— (Con ternura, levantándose)
Dame un abrazo.

Alb.— (Abrazándola.)

¡Ah! dicha excelsa!
¡En este instante
Morir debiera!
¡Reyes del mundo,
Vuestra diadema
Por este abrazo
Trocar quisiérais!
¡Soy invencible!
¡Tirano, tiembla!
Adiós, bien mío
Adiós! me espera
Allí la gloria,
Voy á obtenerla!

(Se va precipitado)

### ESCENA VII.

#### ISABEL, LEONOR.

(En toda esta escena hará Leonor grandes pausas, como lo indican los puntos en el diálogo.)

Isab.—; Alberto! ya partió, y acaso nunca Le volverán á ver los ojos míos: Estos ojos de lágrimas cubiertos En vano en esa puerta estarán fijos! Acaso pronto, revolcado en sangre, Aquí conducirán su cuerpo frío... ; Ah! sobre su cadáver adorado, Exhalaré mis últimos suspiros! Leo.—; Por qué pensar de un modo tan (funesto?

El triunfará, señora; y yo confio En su justicia.

(Ruido de voces en el patio del torneo, que se oyen como de lejos.)

Isab.— ¿Escuchas esas voces? La lucha va á empezar, ¡atroz martirio! Ponte en esa ventana; yo no puedo, ¡Yo no tengo valor!

Leo.— (Colocándose en la ventana)

Desde este sitio

Se ve perfectamente lo que pasa: Yo os lo referiré.

Calderón.—22

: Poder divino! Isab.— Dale valor á mi angustiado pecho! Leo.—Lady Arabela ocupa el lugar mismo Que para vos estaba destinado. Y vuestro padre la acompaña... el circo Mandan los jueces despejar ahora.... Ahora lo reconocen.... ya reunidos A la señora Baronesa se hallan Los demás caballeros.... ahora altivo Sobre un caballo, como su alma, negro, Entra el Barón... da vuelta al campo... En su sitio está ya como una torre. (Con inquietud.) Isab. ¿Y Alberto? No le veo; no ha venido.... Ya, ya l'ega... ya salta la estacada: (Aplausos dentro.) Qíd esos aplausos que su brío (Aplaudiendo) Arranca del concurso. ; bravo! ; bravo! ¡Qué hermoso está! (Se arrodilla.) Isab.— ¡Gram Dios! oye propicio De esta infeliz el fervoroso ruego. Tú, á cuyo acento tiembla conmovido El universo, tú, cuya mirada El corazón penetra de tus hijos, Truena, Señor, contra el malvado, truena! Un rayo lanza contra el nombre impio, Que ultrajó la virtud; anima el brazo Del joven caballero que ha emprendido

De la justicia la defensa. ¡Oh, padre! ¡Oh padre justo, omnipotente y pío! Mirame aqui de lágrimas bañada, Pronta á desfallecer, jah! sin tu auxilio No podré resistir á tantas penas: Fscucha de esta mísera el gemido: Hasta tu trono refulgente suba De mi dolor el penetrante grito. Leo.—Ya el señorito Alberto da la vuelta: ¡Con qué destreza rige á su tordillo, Cuya rizada crin al viento ondea! Oh, qué hermoso caballo!.... todos fijos Tienen en él los ojos... ya se para: Para acá está mirando el señorito: Sin duda os busca, vedle un solo instante, Tal vez el alma os manda en un suspiro. Asomaos.

Isab.—; No puedo!

Leo.— Un sólo instante, (Se asoma Isabel.)

Esto lo animará. Ya, ya os ha visto.

Isab.—¿ Será la última vez?; Muero al pen-(sarlo!

Leo.—Ya las lanzas ennistran ¡oh, Dios (mío!

Van á dar la señal: por Dios, señora, Por Dios, no la escuchéis.

(Queriendo taparle los oídos. Suena un clarín.)

isab.—; Ah!

Leo.— (Vuelve á la ventana). ¡Ya han partido!

| Rayos parecen: ya se encuentran; cie-                         |
|---------------------------------------------------------------|
| (los!                                                         |
| Las dos lanzas han dado á un tiempo mis-                      |
| (mo                                                           |
| En sus fuertes escudos, y en pedazos                          |
| Han saltado las dos.                                          |
| Isab.— (Con la mayor ansiedad)                                |
| ¡Oh, qué suplicio!                                            |
|                                                               |
| Leo.—Vuelven atrás, y nuevas lanzas to-                       |
| (man                                                          |
| (Ruido dentro)                                                |
| Ya vuelven á partir: ¿habéis oído                             |
| El ruido de su choque formidable?                             |
| ¡Qué furia, eterno Dios!; Qué es lo                           |
| (que miro!                                                    |
| ; Santos del cielo!                                           |
| lsab.— ¿Qué?                                                  |
| Leo.— El señor Alberto                                        |
| Isab.—; Qué?                                                  |
| Leo.— ¡Le falta el caballo; ya ha caído!                      |
| Isab.—; Ah! (Cae desmayada)                                   |
| Leo.— (Sin verla.)                                            |
| Pero no temáis, ya se levanta                                 |
| Veo que la espada saca enfurecido                             |
| El Barón también deja su caballo                              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                         |
| Ya combaten á pie; Oh, Dios benigno!                          |
| Protégelo, protege su inocencia!                              |
| (Ruido de espadas).<br>¡Qué golpes! ¿No escucháis, señora, el |
| A A A                                                         |
| (ruido                                                        |
| De sus espadas?                                               |
| · Viéndola.)                                                  |
| : Av! la desdichad.                                           |

Al peso cedió ya de su martirio: Señorita... está helada, es un cadáver. isab.—; Leonor!.... Ya vuelve; ¡pero qué extravío Noto en sus ojos! (Levantándose) isab.— ¡El ha muerto!; ha muerto!... El no existe, Leonor, y yo respiro?.... ¡Aun falta sangre que verter; mi sangre! ¡Ven, odioso Barón, el pecho mío Rompe, rompe este seno que le adora! (Con fuerza) ¡Yo te aborezco, mónstruo, te maldigo! Vames, Leonor, corramos á encontrarlo: Que su feroz acero, ya teñido En la sangre de Alberto, en mi se cebe! ¡Acaben con mi muerte mis martirios! (Con gran ternura.) ¡Alberto era mi dios! ¡lo idolatraba! ¡Vivir no quiero, si con él no vivo! ¡Alberto! ¡mi querer! ¡mi bien! ¡mi glo-(ria! ¡Espérame un momento; ya te sigo!

š · \



# AUTO CUARTO.

# EL HIJO Y LA MADRE.

La decoración del primer acto.

### ESCENA I.

### PEDRO TIMOEO Y CRIADOS.

(Conducen desmayado y cubierto de sangre al Barón de Bohún y le colocan sobre las sillas.)

Ped.—; Cómo pesaba el difunto! Tim.—Cómo pesa todo muerto.

Vosotros retiraos.

(Se van los demás criados)

Ped.—¿ No lo dije, Timoteo,

Que la boda parecía

Más bien que boda un entierro:

Mira si soy algún tonto.

Tim.—; Yo estoy como loco, Pedro! A veces en sólo un día

Pasan acontecimientos,
Que en un año no han pasado.
Ped.—Pero viste qué denuedo
De los guerreros, caramba!
Yo estaba helado.

Tim.— ; Qué recio Se daban, hombre! te digo Que no he tenido más miedo En mi vida; ni aun de niño, Cuando me contaban ouentos De hechiceras y gigantes.

Ped.—Alguno llega: silencio.

### ESCENA II.

Dichos, ISABEL, LEONOR.

Leo.—Deteneos. Isab.-¿Dónde está? ¿Dónde está el fiero Barón? Que rompa mi corazón; Yo no quiero vivir ya: ¡Destino fatal, impío! ¿Dónde se halla mi adorado? Quiero morir á su lado, Sobre su cadáver frío. (Señalando el cadáver del Barcini) Allí está... mi bien... (Conteniéndola.) Ped.— Señora, ¿Qué hacéis?

Dejadme llegar: Isab.— Quiere con él espirar Esta mujer que le adora. (Sorprendido.) Tim.— Que le adora! Sí, sayones, Esa vida era la mía: ¿Y quién dividir podría Jamás nuestros corazones? Dejadme Hegar, por Dios! Juntos debimos vivir, Pues ahora juntos morir Debemos ambién los dos. ¡Ah! si la piedad ois, Soltadme. Ped.— ¿Pero qué hacéis? Ese cadáver que veis Es del Barón. (Sorprendida) Isab.— ¿Qué decis? ¿Pues Alberto? Ped.-Se halla ahora Recibiendo el parabién De su triunfo. (Admirada.) Isab.— ¿He oido bien? Tim.—Sí; no lo dudéis, señora: En el patio del torneo Le proclaman vencedor. Isab.—; Este es un sueño, Leonor! Leo.—Sí, también soñar yo creo. lsab.—Si es engaño, salir de él Calderón.-23

Un punto será, y morir, ¡Cielos! ¿mi Alberto vivir? Ped.—Vive, señora.

Alb.—

(Dentro.)

; Isabel!

Isab.— (Con transporte.)

El es: ¡oh, supremo Sér! El es: ¡sostenme, Leonor! ¡Antes me ahogaba el dolor; Ahora me agobia el placer!

(Queda desvanecida en los brazos de Leonor.)

## ESCENA III.

Dichos, ALBERTO.

Alb.—; Isabel!; Isabel!...; Pero qué veo? Leonor, ¿qué es esto?
Leo.—El gozo la ha postrado.
Alb.—Oye mi voz, ¡oh, dueño idolatrado!
¡Los ojos abre, en que mi dicha leo!
¡Isabel!; ah! ya vuelve, ¡cuán hermosa!
Ya palpita su seno blandamente:
Una sonrisa vaga dulcemente
En sus labios purísimos de rosa.
Alza esa frente cándida y divina,
Ya eres libre, Isabel.
Isab.—; Y es cierto?
Alb.—
¡Es cierto!
Mírame.

Isab.— Deja que te toque, Alberto, Tanta ventura el cielo me destina? No, no es una ilusión: tu ardiente mano Torna á estrechar la moribunda mía: En el sepulcro, Alberto, te creía! Oh placer grande, inmenso, sobrehuma (no!

Pero dime, por Dios, ¿no estás herido? ¿Ah! si vieras, mi bien, cuánto he llorado! Si supieras qué instantes he pasado! ¡ No sé cómo sufrirlos he podido! ¡El cielo sólo, la bondad del cielo, Sostenerme ha radido en este día! Pero ya vuelvo á verte, ¡qué alegría! ¡Trocó Dios en placer mi amargo duelo! Gracias, gracias, Señor; jah! la ventura Perturba ini razón, Alberto mío: A hablarme vuelves; dudo, desconfío: Tanta dicha, ilusión se me figura. Aib.—No, Isabel; es verdad. Isab.— Mas tú caiste Del caballo: Leonor vió tu caída, Y al saberla pensé perder la vida; Dime, dime por fin, cómo venciste. Alb.—Menos fuerte mi caballo

Que el del furioso Barón, En la segunda carrera Por desgracia me faltó, Y caímos; pero al punto, Levantándome veloz, Saco mi acero, este acero Que jamás me abandonó:

A mi contrario me lanzo, Que sin pnever mi intención, De su triunfo sonreía, Lieno de orgullo feroz: Su caballo desjarreto En el instante: el Barón Echa pic á tierra, y la espada Saca ciego de furor: El era, Isabel, más fuerte, No más ligero que yo; Y sus golpes evitando Con destreza, la ocasión Hallé al fin, que deseaba: De cubrirse no cuidó Por herirme, y al instante Le traspasé el corazón. No pudo más, y en el circo Casi sin vida cayó. General aplauso entonces Sonar oigo en derredor: "¡Victoria, honor al valiente" Todo el concurso gritó, Y los heraldos y jueces Me proclaman vencedor; Pero en medio de esos gritos Yo no escuchaba tu voz, Tu voz para mi más grata Que la de la gloria.

Entre tanto combatida

De la inquietud más atroz,

Desde mi estancia escuchando

El espantoso rumor
Del combate: á cada instante
Sintiendo en mi corazón
Mil muertes...; qué no he pasado!
Los dos, Alberto, los dos
Los golpes hemos sentido,
(Señalándose ci corazón.)

Tú en el escudo, aquí yo.
Cierto es que tú no escuchabas
Entre las otras mi voz,
Y sin embargo, sonaba
Con más fuerza y más ardor
Que todas; porque la mía
Por tí se elevaba á Dios.

Alb.—Sí, mi bien, y el Ser supremo Tu ruego grato escuchó, Porque como tú, fué puro, Ardiente como tu amor!

Isab.—Sí, como mi amor, Alberto; Oh! nunca de mi pasión
He conocido la fuerza,
Hasta el instante de horror,
En que muerto te he creído.

Alb.—¿ Quién más dichoso que yo?
Aunque jamás nos unamos,
Esa sublime expresión
De tu ternura, es mi dicha:
Te lo juro por mi honor:
Por el imperio del mundo
No cambio mi suerte, no!
Pero ya tu padre llega
Con los demás.

Isab.— ¿Tanto amor No pagaré con mi mano Alguna vez? ; santo Dios!! ¡No hay felicidad cumplida! Alb.—¡Tal es nuestra condición!

## ESCENA IV.

Dichos, ARABELA, FITZ-EUSTAQUIO, PEDRO, TIMOTEO, CABALLEROS.

Arab.—Caballeros, ya habéis visto
De mi causa la justicia:
Del éxito del combate
Ninguna duda tenía:
De ese perverso en el cielo
La sentencia estaba escrita;
Llegó por fin, y ha pagado
Los crímenes de su vida.

(A Alberto)

Recibe, valiente joven,
La gratitud que me anima:
Tú fuiste el digno instrumento
De la justicia divina:
Tú rompiste mis cadenas:
Por tí cobro en este día
Mis títulos usurpados,
Y mi libertad perdida.

Alb.—Basta, señora, lo que hice El deber me lo imponía: Como honrado caballero, A la virtud oprimida
Mi espada ofrecí: del ciero
Es la victoria, no mía:
¡Dichoso yo que instrumento
> Fuí de las celestes iras!

Arab.—Mas no quedará sin premio,
Joven, tu noble osadía:
Por mi heredero te nombro;
Sí, yo no tengo familia:
¡Ay! me arrebató el tirano
El solo hijo que tenía!
Tú lo serás desde ahora,
Tú formarás la delicia
De mi vejez.

A!b.—; Ah! señora,

Tanta bondad!

Merecida Fitz.— La tienes: como valiente Te has portado en este día: Bien, hijo mío, también yo Te debo mucho; esa víctima A la desgracia arrancaste, También te debe mi hija Su libertad. ¡Ah! cuál fuera Tu suerte, Isabel querida, Enlazada para siempre A ese mónstruo de perfidia! ¡Tiemblo al pensarlo! Un modelo De honradez vo lo creía; Baronesa, aquí os condujo La Providencia divina, Para arrancar al infame

Arab.—Sus crimenes espantosos
Sabéis ya: su mano inicua
Fué la que del digno Ralfo
Cortó la apreciable vida.
Ese escudero que traje
Conmigo, y que en otros días
Fué cómplice involuntario
De Walter, la historia impía
Me ha refedido.

Ped.— Señora,
Vuestro escudero suplica
Que anne esta ilustre asamblea
Hablaros se le permita.

Fitz.— (A Pedro.)

Haced que pase al instante. (Se va)

Ven á mi pecho, hija mía,

Démosle gracias al cielo.

Del precipicio en la orilla

Te ha salvado: sus bondades

Hacia mí, son infinitas.

# ESCENA ULTIMA

Dichos, ALFONSO, PEDRO.

Ped.—Entrad.,
Arab.— Entrad; el noble Fitz-Eustaquio
De hablar en su presencia os da permiso.
Decid lo que queréis.
Alf.— Noble señora,

Y vosotros también, i oh esclarecidos Caballeros! oid. Ya las maldades De Walter conocéis, del que yo he sido Cómplice involuntario, y vos, señora, Perdonáis generosa mi extravío. Pero hay otro secreto, un gran secreto, Que esperaba, señora, descubrirlo Después de ese combate, cuando el cielo Castigara de Walter los delitos. Arab.—Habla, Alfonso, declara cuanto se-(pas.

Alf.—El cielo que me escucha es buen tes-

Del gozo que me anima, y que en mi abo-(no

Está escrita en el libro del destino
Una acción buena: sí, señora, Walter,
De su ambición frenética impelido,
A toda costa quiso de su hermano
Las riquezas poseer, y grandes títulos.
Vuestro hijo era el legítimo heredero;
Deshacerse intentó del tierno niño,
Y á mí me encomendó su asesinato,
Porque ya entonces me juzgó el inicuo
Incapaz de faltarle: de este modo
Logré tener en mi poder al hijo
De mi buen amo, y engañando al móns(truo,

Que su muerte creyó, del tierno niño Salve los días.

Arab.—; Cómo! qué he escuchado! ¿Y vive?

Calderón. -24

Vive. Alf.— Es cierto? Dios benigno! Arab.— Cuánta ventura!... ven, que yo te abrace, Alfonso: ven.... Mas dime, dime el sitio Donde se encuentra: dimelo. Alf.— Escuchadme. Al infante tomé, cuyos gemidos El corazón más duro conmovieran, Y conociendo el corazón benigno Del noble Fitz-Eustaquio, en el instante Me dirigí en silencio á este castillo: (A. Fitz-Eustaquio.) No estábais vos en él; pero en la senda Que á él conduce, el depósito querido Dejé, esperando inquieto el resultado, Observándolo todo sin ser visto. Pues la maleza me ocultaba: entonces Os ví llegar, señor, ví que movido De ternura hacia el niño desgraciado, Al pecho lo estrechábais compasivo, Y aqui le condujisteis. ¡ Qué vigo, cielos! A!b.Fitz.—¿ Qué dices? conque Alberto.... A1f.---Sí, ese mismo, Ese valiente, generoso joven Que os ha vengado.... ¿Es él?.... Arab.— A1f.— Es vuestro hijo. (Estrechando á Alberto.) Arab. ¡Hijo!... (Echándose en sus brazos.) Alb.— ¡Madre!...

Fitz.— Isab.— ¡Qué dicha! (Con gozo.)

¿No es un sueño!

¿Es noble? ¡qué ventura! ¡será mio!)

(Por un gran rato queda Alberto abrazado á Lady Arabela, l'orando de ternura y de júbilo; separa un poco su rostro, la contempla con una mirada ávida y llena de amor. Lo que sigue lo dice con muchísimo fuego, y ternura.)

Alb.—; Madre!....; madre! repetir Dejadme ese nombre amado, Y en vuestro pecho abrasado Vuestro corazón sentir. Sí, yo lo siento latir Contra el mío...; qué placer ¡Dicha inmensa! ¡Eterno Sér, Ya puedes tomar mi vida! Oh, madre, madre querida! Al fin te consigo ver. ¡Cuánto, cuánto padecí Por no conoceros ¡Dios! Y vos entre tanto, vos, ¡Llorando también por Ah! ya me tenéis aquí: Apenas mi dicha creo! ¡Oh madre! os escucho, os veo, En vuestros brazos estoy! Ya soy feliz, ; ya lo soy! ¡ Cumplió el cielo mi deseo!

¡Madre! á la naturaleza, A mi pecho, al mismo Dios, Yo preguntaba por vos, Devorado de tristeza: ¡Ay! en este instante empieza Mi existencia, mi alegría....

Arab.— (Con transporte vivisimo)
¡Hijo!....

Alb.—; Madre!... hermoso dia!
Mil veoes "hijo" llamadme!
Venid, todos, abrazadme:
Padre... Isabel... Madre mía!

(Arabela, Fitz-Eustaquio é Isabel lo nodean abrazándolo, y cae el telón.



# A NINGUNA DE LAS TRES.

A su amigo José Ramón Pacheco, dedica el autor este ensayo cómico.

# PERSONAJES.

DON TIMOTEO.
Da. SERAPIA.
LEONOR.
MARIA.
CLARA.
DON CARLOS.
DON JUAN.
DON ANTONIO.

La escena pasa en México, 18... en la casa de Don Timoteo.

# ACTO PRIMERO.

Sala decentemente amueblada.

### / ESCENA I.

D. TIMOTEO, Da. SERAPIA (de gala )

D. Tim.—Vaya, Serapia, estás hoy.
Muy elegante; qué bello!
¡Qué rico vestido! ¡diablo!
Si no fuera por tu pelo
Un poco blanco, y las rugas
De tus mejillas, apuesto
Que ninguno te daría
Más de treinta y cinco.

Da. Ser.—; ¿Cierto? ¿Con que no parezco mal?

D. Tim.—¿Cómo mal? si poco menos Estás hoy como aquel día Que nos casamos: me acuerdo Como si fuera hoy. Da. Ser.— Con todo, Treinta y dos años y medio Hace que pasó.

D. Tim.— Es verdad, ¡Qué pronto se pasa el tiempo!

Da. Ser.—; Y qué tiempos!

D. Tim.— Muy felices;
No se parecen á éstos:
¡Ay! hija, por más que digan
Los pisaverdes modernos,
Aquello era mucho, ¡mucho!
¡Te acuerdas con qué salero
Bailabas una "gavota?"

Da. Ser.—Y tú también, picaruelo, Aquel "minuet de la corte."

D. Tim.—Y el "calafat."

Da. Ser.— Y el bolero.

D. Tim.—No; pero nada, Serapia,
Como el "campestre:" me acuerdo
Que estaba yo como tonto,
Mirando tus movimientos:
Desde la primera parte,
Sentí dentro de mi pecho
(Cierta inquietud... cierta cosa...
Lo que llaman los modernos
Simpatía; pero ; vaya!
Cuando hizo tu pie derecho
Aquel molinete, entonces
Se me trastornó el cerebro.
; Ay!; y qué noche me diste!
En toda ella estuve viendo
Tus pies en mi fantasía;

Y era tan grande el empeño De recordarlos; que dije Al punto á mi cocinero, Que me guisara á otro día Unas patitas de puerco.

Da. Ser.—; Ah! ; ah! ; ah!

D. Tim.—

Y con razón, lo confieso,
Si digo que estaba loco,
Loco de remate, y luego
Con tus desdenes malditos
Me hacías rabiar.

Da. Ser.— Lo creo,
Me amabas mucho, me amabas
Como se amaba en mi tiempo:
Y yo también te quería;
¿Pero, cómo luego luego
Lo había de confesar?
No, señor.

D. Tim.—; Oh! no, primero Era preciso pasar Unas noches al sereno, ¿ No es verdad?

Da. Ser.—; Cabal! Ahora Todo es más pronto.

D. Tim. — Se han hecho Muchos progresos en todo;
Llega un jovencillo lleno De perfumes; media hora De charla, suspiros tiernos, Semblante triste; en la tarde Una vuelta en el paseo

Junto al coche de la niña: En la noche algún encuentro En las "cadenas" ó el teatro: Si un cómico dice un verso Que hable de amor, al instante El rendido caballero Dirige ardiente la vista Al palco, como diciendo: "Esa Julieta, eres tú, Y yo soy ese Romeo." Con esto queda concluído El asunto, y de concierto Los amantes. A otro día Lleva el joven algún verso A la novia: poco importa El que sea suyo ó ageno: Cambia el nombre si es preciso, En vez de "Silvia," poniendo Anastasia, porque al cabo, Dos sílabas más ó menos Poco importan; la substancia Es lo esencial.

Da. Ser.—; Por supuesto!

D. Tim.—Por fortuna en estos días

Hace todo el mundo versos.

Da. Ser.—Pero no en latín.

D. Tim.— ¿Latín?
¡Pues estás fresca! yo apuesto
Que no saben declinar
"A Musa Musae."

Da. Ser.— Ya; pero....

D. Tinn.—Pero saben italiano, Francés, inglés.

Da. Ser.— Mas no griego Como en mis días.

Para mí es un mundo nuevo
En el que vivimos hoy;
Ya ves, hasta el coliseo
Ha cambiado: ya no agradan
Las comedias de aquel tiempo:
Juana la Rabicortona,
El Mágico de Salerno,
La Fuente de la Judía.
El Príncipe Jardinero.
Estos eran comediones
Divertidos.

Da. Ser.— Y muy buenos, Y muy morales.

D' Tim.— ; Caramba
Si eran morales! me acuerdo
Que una vez salí llorando
Como chico de colegio,
De ver á San Agustín
Quedar convertido.

Da. Ser.— En ciervo....

D. Tim.—Qué ciervo, ni qué....

Da. Ser.— Es verdad,
Tienes razón, ya me acuerdo,
Es en santa Genoveva
Lo del venado. Ya eso
Acabó, y las tonadillas
Oue llamaban "intermedios."
Hoy está en boga un tal Fugo.

I). Tim.-Hugo dirás.

¿Yo qué entiendo Da. Ser.— De esos nombres que no están En el calendario nuestro? Hasta en eso entró la moda: A nadie le ponen Diego, Ni Jacinto, ni Macario, Ni Roque, ni Timoteo; Sino Arepo, Arturo, Adolfo; En fin, santos extranjeros Que ni estarán bautizados. En todo caso me atengo A los nuestros, que por fin Son ya conocidos viejos, Y el refrán dice: "Más vale Malo conocido, que bueno Por conocer."

D. Tim.— Calla, calla, Serapia, ¿qué estás diciendo? ¿Qué disparates ensartas?

Da. Ser.— (Aflojándose el vestido)
¿Pues qué, digo mal? El cielo
Sabe mi intención. ¡Dios mío!
¡Y qué traje tan molesto
Es el vestido de gala!
Sólo por ser, Timoteo,
Día de tu santo, pude
Apretarme tanto.

D. Tim.— Cierto;
¿Y piensas tú, mona mía,
Que yo no te lo agradezco?
Mucho, mucho; siempre has sido
Un acabado modelo

De esposas: tengo tal gusto, Que no me cabe en el pecho. Sí, Serapia, hoy es el día En que se van mis deseos A colmar, con la elección Que haga Juanito. Yo creo Que la gusta más Leonor, Que las otras dos.

Da. Ser.— Yo pienso Lo mismo; no, y la muchacha Lo merece.

D. Tim.— Por supuesto. Pobrecilla!

Da. Ser.— ¿Y Don Antonio Vendrá á comer hoy?

D. Tim.— Lo espero.

Da. Ser.-Aquí viene ya.

## ESCENA II.

### Diches, DON ANTONIO.

D. Ant.— Oh! vecina, ¿Pues qué tenemos de bueno Que está usted tan adornada?

Da. Ser.—Que diga á usted Timoteo
El motivo: yo me voy
A mirar por allá dentro
Lo que ocurre: ya usted sabe
Que para esto del aseo
De la casa y la cocina,
Yo lo hago todo: no quiero

Que se molesten mis hijas, A quienes ha dado el cielo Inclinaciones más altas.

D. Ant.— (Con ironia.)
Es verdad.

Da. Ser.— Pues hasta luego. (Se va haciéndole una gran cortesía á Don Antonio.)

### ESCENA III.

DON TIMOTEO, DON ANTONIO.

L'. Tim.—; Pobre Serapia! está loca Con las muchachas, y cierto Tiene razón: cada una Es en verdad un portento. Mariquita toca, canta, Baila; en fin, es un modelo De perfección: ágil, viva, Siempre de broma y riendo. Clara, por distinto estilo.... ¡Ah! Don Antonio, el talento De mi Clara es mucha cosa: Ya ve usted, siempre leyendo Periódicos literarios Y políticos: apuesto Que sabe más ella sola, Que tres ministros.

D. Ant.— (Riendo.)

En eso No hay mucha ponderación, Amigo Don Timoteo. Adelante.

D. Tim.— ¿Pues Leonor?
¡Oh! Leonor es mucho cuento:
¡Qué corazón tan sensible,
Tan encendido, tan tierno!
¡De cualquiera cosa llora!
Antes de ayer, por ejemplo,
Estaba triste, bajando
Los ojos cada momento:
Otras veces los alzaba
Fijándolos en el cielo;
Y por fin, la pobrecilla
Se puso á llorar: yo lleno
De inquietud....

D. Ant.— (Con ironía.) Ya, como padre!

D. Tim.—Yo le pregunté el objeto

De sus penas, y me dijo:

"¡Oh padre mío, yo muero

"De dolor! la pobre Clara....

—¡Qué! le dije muy inquieto,

¿Le ha sucedido á tu hermana

Alguna cosa? Volemos

A verla. "No, padre mío,

"Me respondió, nada de eso,

"No hablo de Clara mi hermana,

"Clara de Alva...; Qué tormento

"Pasó la infeliz!; Qué lucha
"Sostuvo entre sus afectos
"Y su deber!"

D. Ant.— ¿Con que todo Su dolor y desconsuelo Era por haber leido Una novela?; muy bueno! ¿Y sabe usted por ventura A qué se reduce el cuento De ese libro?

D. Tim.— No, señor;
Pero dicen que es muy bueno.

- D. Ant.—; Oh, sí muy bueno! Se trata
  De una joven, que algún tiempo.
  Resistir supo á un amante;
  Pero como el bribonzuelo
  Era tenaz, ella en uno
  De aquellos fuertes momentos
  De ternura, faltó al cabo
  Al marido.
- D. Tim.— ¡Diablo!
- D. Ant.— Pero Eso sí, no faltó en nada A la virtud.
- D. Tim.— No lo entiendo:
  Sin faltar á la virtud
  Hacer á un hombre...; San Diego
  Nos preserve!
- D. Ant.— Pero, amigo, Si fué tan sólo un momento De extravío.
- D. Tim.— Con mil diablos, ¿Pues qué no basta con eso?
- D. Ant.—No, señor, porque fué todo Sin mala intención.
- D. Tim.— Reniego De su intención.

- D. Ant.— Pues, amigo,
  Todo esto ni más ni menos
  Dice la tal novelita.
  Sabe usted, Don Timoteo,
  La franqueza con que siempre
  He hablado á usted: yo no apruebo
  Ese modo con que educa
  A sus hijas.
- D. Tim.— Bueno, bueno; Siempre está usted con lo mismo.
- D. Ant.—Sí, señor, siempre: el afecto Que profeso á usted me hace Hablarle así.
- D'Tim.— Según eso,
  ¿Usted quiere que sofoque
  De mis hijas los talentos?
  ¿Que laven, cosan ó planchen,
  Estén siempre en el brasero,
  Disponiendo la comida,
  Y, en fin, que tengan empleo
  De criadas?
- D. Ant.— No, señlor;
  Pero que sepan al menos
  Aquellas obligaciones
  Que son propias de su sexo.
  La música, la pintura,
  El baile, todo es muy bueno,
  Y sirve á una señorita
  De atractivo y de recreo:
  Pero, amigo, todo es malo
  Cuando se lleva al exceso.
- D. Tim.—Muy bien: agradezco mucho

Calderón. - 26

Tan saludables consejos; Mas yo tengo mis razones: Conque así, no disputemos: Supongo que esto no turba Nuestra amistad.

- D. Ant.— Nada de eso:
  Mi cariño es siempre el mismo;
  Yo digo á usted lo que pienso;
  Pero sólo á usted le toca
  Hacer lo que quiera en esto.
- D. Tim.—Bien está: pues á oltra cosa: Usted, según lo que veo,
  No sabe por qué motivo
  Estamos hoy previniendo
  Una fiesta?
- D. Ant.— No, en verdad.
- D. Tim.—Pues, Don Antonio, yo debo Quejarme de usted.
- D. Ant.— ¿Por qué?
- De Tim.—¿ Cómo por qué? usted ha puesto En olvido que hoy es día De mi santo.
- D. Ant.— Lo confieso:
  No me acordaba.
- D. Tim.— Pues bien, Ya lo sabe usted, y cuento Que nos acompañará A comer hoy.
- D. Ant.— Lo agradezco.
- D. Tim.—Bueno; pues no esto sólo: Tome usted ahora un asiento, Y oiga el principal motivo

De mi gozo. En otro tiempo, (Se sientan)

Cerca de seis meses antes De casarme, me vi lleno De miseria, joven, libre, Sin algún conocimiento Del mundo, sin un amigo Que me mostrara el sendero De la dicha, y entregado A juveniles excesos, Agoté cuantos recursos Me habían lejado, muriendo, Mis padres; contraje deudas, Y, por fin, l'legué al extremo De no tener un asilo, Ni aun el preciso sustento. Los amigos, que algún día Eran siempre compañeros De mis vicios y locuras, Que mientras tuve dinero Solicitos me seguian, Mis errores aplaudiendo, Viéndome pobre, abatido, Y sin recursos, se fueron Retirando, y quedé solo, De rabia y vergiienza lleno. En medio de mi desgracia, Me quiso mandar el cielo Un hombre, ó más bien un ángel, Porque tal era Don Pedro De Miranda, rico, noble, Con un corazón dispuesto

A hacer bien á todo el mundo: Este amigo de colegio, Que mil y mil ocasiones Me reprendió mis excesos, Viéndome luego abatido, Me auxilió, me dió los medios Para salir del apuro; Y no tan sólo le debo La riqueza que hoy disfruto, Sino la vida... no puedo Recordar sus beneficios Sin llorar.

D. Ant.— Bueno; muy bueno!
Esas lágrimas, que pocos
Derraman, Don Timoteo,
Honran á usted. En verdad,
(Aparte.)

Es lástima que los cielos Como le han dado virtudes No le den entendimiento.

- D. Tim.—En aquellos mismos días, Tuve una fiebre, y Don Pedro, Siempre al lado de mi cama, Siempre de ternura lleno, Me sacó, como quien dice, Del sepulcro.
- D. Ant.— Bien, zy luego?
- D. Tim.—Tuvo que marchar á Europa
  Por asuntos de comercio.
  Nos despedimos llorando,
  Mas no pasaba un correo
  Sin recibir carta suya

Y escribirle yo. Don Pedro Era viudo y tenía un hijo Que llevó á Europa. A su seno Llamó, en fin, Dios á mi amigo, Y durante mucho tiemp? No supe del hijo suyo La suerte: hará mes y medio Que él mismo vino á mi casa A visitarme, diciendo Que al morir su anciano padre, Le encargó que en el momento Que pusiera el pie en su patria Viniera á verme: no tengo Que decir á usted el gozo Que tuve al punto de verlo, Y lo he alojado en mi casa: Juanito, á quien tanto aprecio Tiene usted, ese es el hijo De mi amigo.

- D. Ant.— Y un modelo
  De honradez: no se parece.
  A su tonto compañero,
  Al Don Carlitos. ¡Caramba!
  Jamás he visto un muñeco
  Más fastidioso!
- D. Tim.— Yo al punto
  Concebí el mejor proyecto
  Que me ha ocurrido en mi vida,
  Para pagar lo que debo
  Al padre de Juan, y dije
  A nuestro joven: yo tengo
  Tres hijas, elige una

Para esposa, y heredero De una parte de mis bienes Serás.

D. Ant.— Muy buen pensamiento; Y él ¿qué respondió?

D. Tim.— Me dijo
Que era preciso primero
Conocer bien á mis hijas;
Mas no me bastó con eso,
Y señalamos un plazo
Para que eligiera.

D. Ant.— Bueno: Y cuándo se cumple?

D. Tim.— Hoy mismo, Que es mi santo.

D. Ant.— Pues veremos Lo que resulta.

D. Tim.— (Levantándose.) Ya tarda

En llegar.

D. Ant.— ¿Y el embustero De Don Carlitos vendrá Con Don Juan?

D. Tim.— Así lo creo.

D. Ant.—Pues no cuente usted conmigo Para comer hoy: no puedo Sufrir á ese charlatán. Sin cesar está mintiendo: A título de que ha visto A París, todo lo nuestro Le disgusta, todo es malo Para él, si no es extranjero. Criticar siempre de todo
En su país, es un efecto
De una educación muy baja:
Si no encuentra nada bueno
En su patria, debería
Por gratitud, por afecto,
Callarse, disimular,
Y compadecerla: cierto
Que tenemos cosas malas,
A mi pesar lo confieso:
Pero ¿qué nación, amigo,
Hay que no tenga defectos?
No; yo soy muy mexicano.

D. Tim.—Pero, D. Antonio, al menos Haga usted el sacrificio Siquiera por hoy: sí, cuento Con usted: por un amigo Se pasa un mal rato.

D. Ant.— Cedo
Por usted; pero repito
Que soy muy duro de genio;
Y aunque quiera reprimirme,
No sé si podré.

(Ruido de coche.)

D. Car.— (Dentro.)
Cocheros

Más tontos que los de aquí No se encuentran.

D. Ant.— Ya tenemos
Al charlatán campaña:
Yo me voy por allá dentro
Al corredor, y me iría,

Por no verlo, al mismo infierno. Llevaré algún diario.

D. Tim.— Ya!

Como usted guste.

Hasta luego. (Vase, tomando de sobre la mesa un papel)

### ESCENA IV.

DON TIMOTEO, DON JUAN, PON CARLOS.

D. Juan.— (A D. Timoteo.) Muy buenes días, amigo.

D. Carlos.—(Al mismo, apretándole mano).

Adiós, caró, ¿cómo va? Ya nos tiene usted acá.

D. Tim.—Me alegro mucho.

D. Carlos.— Testigo

Voy á ser de la ventura De mi Juan, ¡dulce amistad!

(A. Don Juan).

Pero vamos, la verdad, ¿Quién ha do ser la futura? ¡Vive Dios, que Leonorcilla Es la que más te ha petado! Oh! ¿te pones colorado? Pues la cosa es muy sencilla, Sí; me gusta la elección; Parece una Parisiense: No es menester que lo piense, Tengo gran penetración:

Es ella ¿es verdad? es ella; Si lo dije el primer día: Aquella melancolía, Aquel aire ¡ cómo es bella! En fin, es una mujer "Comme il faut;" tan solo en Francia Tendrá igual: ¡oh! no es jactancia: Sé lo bueno conocer: Sólo en la fisonomía Adivino si una hermosa Es afable ó desdeñosa, Si es un ángel o una harpía. Miren ustedes: yo vi Allá en la plaza de Greve, Una hermosura, y muy breve Su carácter descubrí: Bajo un hermoso semblante Ocultaba un corazón "Tres méchant," era un dragón.

D. Tim.—No pase usted adelante, Sin que se sirva decirme Qué es eso de "tres mechant."

D. Carlos.—Vaya, si lo he dicho, Juan, Yo no puedo discurrir
Por un momento siquiera
Sin hablar francés; qué diablo!
Es tan bello! yo lo hablo
Sin advertir, con cualquiera.
El idioma castellano
Es tan helado, tan frio:

(A D. Juan.) Diera un brazo, amigo mío,

Calderón. -27

Por ser francés ó britano.

D. Tim.—Pero el "tres mechant," por fin, ¿Qué significa?

D. Carlos.— Un "fripon."

D. Tim.—Menos lo entiendo.

D. Carlos.— Un bribón, Un hombre bajo y ruin.

D. Tim.—Lo voy comprendiendo ya.

D. Carlos.—Mas ¿dónde están las hermo-(sas?

¿En su "toilette?"

D. Tim.— En sus cosas Que tienen ellas allá.

D. Carlos.—; Sus cosas! Don Timoteo, Ese es lenguaje muy l'ano.

D. Tim.—Hablo mal el castellano, Pero se entiende.

D. Carlos.— Lo creo.

(A Don Juan, que se ha sentado hace algún rato á leer los impresos.)
¿Y cuál es ese papel?

D. Juan.—Es el Diario de gobierno.

D. Carlos.—; Vaya el tal Diario al infierno! Si fuera el "Universel."

(A D. Timoteo.)

Ese es bueno: ya se ve... ¿Y me quiere usted decir Quién lo da? Voy á escribir Un poco de "varietés."

D. Tim.—; Quién lo da? el repartidor: Y no lo da, que le vende.

D. Carlos.—Amigo, usted no me entiende:

Que ¿quién es el redactor?

D. Tim.—; Ah! no lo sé.

D. Carlos.— (Hojeando los papales.) ¿Y está aquí?

D. Tim.—; Para qué pagar su abono Si no lo entiendo?

D. Carlos.— Por tono. ¿Va usted á la ópera?

D. Tim.— Sí.

D. Carlos.—Entonces hace usted mal, Si el italiano no entiende.

D. Tim.—Fácilmente se comprende.

D. Carlos.—Bravo! y que es un'versal!

De la música el idioma:
¡Cuánto me agrada Rossini!

Pero es más tierno Bellini,

Más "tocante:" yo ví en Roma,

No, no en Roma, fué en Milán,

Ví "Pirata," ví "Extranjera:"
¡Oh, qué hermosas! Creo que era

Por la fiesta de San Juan.
¡Cabalmente! Pero nada

Como "Norma" ¡qué belleza!

Habla allí naturaleza.

D. Juan.— (Aparte.)
¡El tal Carlos ya me enfada!
¡Qué loco tan hablador!

D. Tim.—
¡Qué joven tan estupendo!
¡Segun lo poco que entiendo,
Es alhaja de valor!
Si pudiera colocar
A Mariquita con él...

D. Carlos.—

Hombre, deja tu papel,
Y acércate á conversar.
Me maravillo que en da
Para tí de tal contento
Estés ahí macilento,
Lleno de melancolía:
Vamos, hombre, ven aquí.
Qué paciencia! Qué cachaza!

D. Juan.—Si no dejas meter baza.

D. Carlos.—Pues no hagas caso de mí. Yo soy completo francés, Alegre, vivo, ligero: ¡Vaya! Si no hablo, me muero.

D. Juan.—Habla cuanto quieras, pues.

D. Carlos.—; Y esta noche qué comedia En el teatro darán? ¡ A que nos encajarán Una clásica tragedia! ¡Vaya! no se puede estar En el teatro, ¡qué feo! No parece coliseo, Sino viejo palomar. No se encuentra una nación Más que México atracada: Da vergiienza: aquí no hay nada: Ni gusto, ni ilustración, Ni ornato, ni policia, Ni finura, ni alegría, Ni hermosura, ni elegancia; Repito que sólo en Francia Se vive con alegría. En las "soirées" qué finura!

¡Qué dulce afabilidad!
¡Cuánta sensibilidad!
¡Cuánta graciosa locura!
El amable aturdimiento,
El entusiasmo, el bullicio,
Vaya! si yo pierdo el juicio
(Mirando adentro.)

Al verme aquí; qué tormento!

¿Mas no es aquella Leonor?

No hay duda que es ella, sí;

Juanito, ya viene allí

El objeto de tu amor.

¿No sientes un dulce afán?

¡Qué elegante! ¡Qué bonita!

¿Tu corazón no palpita?

Eres un clásico, Juan.

Eres hijo del país,

No, no lo puedes negar.

D. Juan.— (Parándose.)
Ni tampoco remediar.

D. Carlos.—Para amar sólo en París;
Allí sí se estudia el modo
Hasta de poner el pie,
Los ojos, la boca, ; qué!
Por principios se hace todo.
Ven, y mírala, entregada
Toda entera á la lectura:
; Cuánto es bella una hermosura
Distraída, abandonada!

D. Tim.—Siempre usted la verá así, No conoce otro placer.

D. Carlos.—Divina, "charmante" mujer. ¡Qué lástima que esté aquí!

#### ESCENA V.

# Dichos, LEONOR.

(Sale leyendo sin ver á nadie, y se sienta en un sofá; después de una ligera pausa deja el libro y representa.)

Leo.—; Ha muerto, ha muerto el mísero Joven desventurado, Modelo acrisolado De ternura y amor! ¡Ay! ese pecho cándido Despojo de la muerte, Mereció mejor suerte, ¡Oh, vida de dolor! ¡Quién no derrama lágrimas Al leer tu triste historia? Y guién á tal memoria No se siente morir? Recibe, triste víctima. Recibe el llanto mío: Yo tu destino impio Siempre sabré seguir.

(Deja el libro: queda como meditabunda en el sofá.)

D. Carlos.—¡ Qué pecho tan simpático.

D. Tim.—Si, es muy sensible, mucho. Hija....

Leo.— ¡Qué voz escucho!

¡Oh padre! ¿Dónde estoy? Mirad... Su rostro pálido: Oíd.... ese sonido....

¡Ha muerto! ¡Está perdido!

- D. Tim.—Escúchame: yo soy:
  Vuelve en tu acuerdo; mísera!
  Su corazón palpita.
  ; Paloma!
- D. Carlos.— ¡Señorita!
- D. Tim.— (A D. Juan.) Háblale tú.
- D. Juan.—; Leonor!
- D. Carlos.—; Leonor! ; Qué hombre tan (frígico!

Qué pecho tan helado! Dile á sus pies postrado:

(Postrándose delante de Leonor y tomándole una mano.)

"¡Mi bien! ¡Mi dulce amor!" Leo.—Levantándose y empujando á Don Carlos.)

Dejadme, dejadme,
¿Y es ésta la vida,
Tormentos; horrores,
Continuo penar?
¿Y el hombre se afana
Por ella? ¡Insensato!
Más vale á la tumba
Mil veces bajar.

D. Tim.—Escucha, hija mía, (Siguiendo á Leonor, que se pasea agitada por el teatro.)

La voz de tu padre.

(Sosegándose.) Leo.-¡Oh, padre! ¿Y es cierto? ¿Fué todo ilusión? D. Carlos.—Ya vuelve en su acuerdo: ¡Miradla qué hermosa! (A D. Juan.) Acércate, calma Su fiel corazón. ¿ No sientes tu pecho Saltar de ternura? D. Juan.— No. D. Carlos.—; No? Eres un mármol, Palabra de honor. Leo.—; Oh, padre! perdona: La historia de Werter Mi pecho ha llenado De horrible dolor. ¡Tan joven! ¡tan tierno! ¡Tan bello! ¡tan fino! ¡Qué suerte tan fiera! D. Tim—Olvida eso ya. D. Carlos.—Amable belleza, Aquí está Juanito; Miradle qué triste, Qué pálido está! (Tendiéndole la mano.) Leo.— Amigo. D. Juan.— ¿Ha pasado El rato funesto? Leo.—; Oh! sí, ya ha pasado. D. Tim.—Ya vuelve á reir. D. Juan.—; Y por qué leer libros

Que dan á usted pena?

Leo.—Amigo, sin ellos No puedo vivir. El siglo en que estamos Carece de encantos: Pasiones comunes Miramos no más: : Mil veces felices Los seres dichosos. Que vieron el mundo Mil años atrás! Entonces, entonces Un buen caballero, Cifraba su dicha Tan sólo en amar: La voz de una amada Mandaba en su vida, Sabiendo por ella La muerte arrostrar. Diez años ó veinte Pasaban sin verse, Y no se entibiaba Por eso su amor. D. Carlos.—; Terrible constancia! Leo.—; No se halla en el día! D. Carlos.—; Dos meses? que pase.... Leo.—¿Dos meses? ¡qué horror! No, yo no quiero La vida presente; ¡Helada existencia! ¡Funesto vivir! Yo encuentro en mis libros Un mundo más bello.

¡Oh, Werter! yo debo Contigo morir!

D. Tim.—¿Morir? ¡San Francisco! ¡Qué dices, muchacha! ¿Y á un padre que te ama Quisieras dejar?

Leo.—; Oh, padre! bajemos Los dos á la tumba!

D. Carlos.—; Bien dicho!

D. Tim.— ; Mal dicho!

No quiero bajar.

Es cierto que á veces

Amarga la vida;

Mas siempre la muerte,

Es mucho peor.

Leo.—¡Ah! no, no, la tumba, La tumba es el puerto, El puerto seguro Do acaba el dolor.

D. Tim.—; Muy bien! será puerto, Será lo que quieras; Mas yo estoy contento Del mundo en la mar.

D. Carlos.—Amigo, en Europa
No se anda con esas;
Allí cuando alguno
Se quiere matar,
Toma un "pistolet."
Lo carga, y al punto
Del picaro mundo
Se va "sans facon."
Oh! no hay como Francia,

Se vive contento, Contento se muere! Leo.—¡ Dichosa nación! D. Tim.—Muy buena es la moda; Yo tengo mal gusto: ¿Y usted, Don Carlitos? D. Carlos.—; Oh! yo por mi fe, Os juno que sólo En ésta no he entrado. D. Juan.—¿ De veras? (Riendo). D. Carlos.— Te digo Que no me maté. No hablemos más de esto; De amores, de gozo, En día tan bello Debemos hablar. María.— (Dentro.) Muchacha, mis flores. D. Carlos.— (Cantando.) "Cual voce io sento De goia é di espeme Mio sen palpitar." D. Tim.— (Aplaudiendo) Muy bien, Don Carlitos. D. Juan.—De risa me muero. Leo.—Dichosos ustedes Que pueden reir. D. Tim.-(A Leonor) Aliéntate, vamos. Leo.—No puedo, no puedo: Mis nervios padecen, Me siento morir.

D. Tim.—Pues ve con Juanito:
El aire del campo
Te hará bien: Juanito,
Llevadla al jardín.

D. Juan.—(Presentando el brazo á Leonor)

Iremos.

D. Tim.— Despacio.

D. Juan.— (Aparte). ¡El cielo me ampare!

Leo.—Adiós, padre amado.

D. Tim.—Adiós, serafín.

Leo.—Adiós, Don Carlitos.

D. Carlos.—(A D. Juan á tiempo de ir andando; aparte.)

Adio, cara. Aprieta, Al uso de Francia, Con mucho calor.

D. Juan.— (Aparte á Carlos.) Si llora por Werter.

D. Carlos.—Si Werter ha muerto.

Aprieta, te digo.

D. Tim.—; Qué amable candor!

#### ESCENA VI.

DON TIMOTEO, DON CARLOS.

D. Tim.—; Ha visto usted en su vida, Una joven más sensible? Vaya, vaya, no es posible; Es muy tierna mi Leonor. D. Carlos.—; Es verdad, á fe de Carlos!

Es la más tierna belleza:
¡No respira, qué pureza!
!No son sus ojos, qué amor!
¿Usted no ha estado en París?

D. Tim.—No, señor.

D. Carlos.— Mucho lo siento:
Allí sí que es un portento...
; Oh, la preciosa ciudad!
Allí no hay una mujer
Que sea helada ni egoísta;
Hasta una triste modista
Tiene sensibilidad.
¡Todo es amor en París!
¡Cómo se infalma el deseo!
Hasta usted, Don Timoteo,
Fuera víctima de amor.

D. Tim.—Vaya, vaya, yo me río, ¿Amores yo, y á mi edad?

D. Carlos.—Pues es la pura verdad.

D. Tim.—¿Cierto?

D. Carlos.— Palabra de honor.

D. Tim.—Pero ya ve usted mis canas....

D. Carlos.—; Bueno! valiente friolera! Esas las quita cualquiera... Aun aquí que es buen decir.

D. Tim.—¿Y mis arrugas?

D. Carlos.— También. Las quitan allí al momento.

D. Tim.—Será por encantamiento.

D. Carlos.—No, señor.

D. Tim.— Quiero reir...

¿Con que es decir que en París Entra un achacoso anciano Y sale un mozo lozano

Lleno de gracia?

D. Carlos.— Cabal.

D. Tim.—Pues, amigo, digo á usted, Que ha llegado á mucho el arte.

D. Carlos.—No hay en el cuerpo una parte Que no suplan muy igual.
¿ Le falta á usted una pierna,
Un brazo, un ojo, una mano?...
Pues va usted á un artesano,
Y en un par de horas ya está.

D. Tim.—; Y las rugas?

D. Carlos.— Un licor Hace rejuvenecer.

D. Tim.—¡ Hay qué gozo! ¡ qué placer! Pues, señor, me voy allá.

D. Carlos.—; Bravo! un hombre como us-

Que tiere tanto dinero, Es un tonto, un majadero, Si no hace un viaje.

D. Tim.— Es verdad;
Pero á la mar tengo miedo.

D. Carlos.—; Tontera! ¿Ve usted aquí Cómo ando yo? pues allí Hay mayor seguridad.

(Aparte.)

(Ojalá caiga este tonto, A ver si me voy con él Y hago un brillante papel). 1). Tim.—Me voy animando á ir.

1). Carlos.—Bien hecho, amigo, bien hecho;

Pasará usted buena vida.

(Aparte.)

(Para que al fin se decida, Vov á charlar y mentir.) Verá usted, Don Timoteo, Qué calles tan espaciosas, Todos los pisos de losas De mármol.

D. Tim.—; Cuánto primor!

D. Carlos.—Hay algunas que tendrán Cuatro leguas.

D. Tim.—; Qué! ¿las losas?

D. Carlos.—No, las calles. ¡Y qué hermo-(sas!

En las casas, ¡qué esplendor!
Las hay de mármol, de bronce,
De esmalte, y aun de marfil,
Grabadas por un buril
Que parece celestial:
Teatros hay en que sin duda

Teatros hay en que sin duda Podrán caber dos millones.

D. Tim.—; Santo Dios! y qué pulmones De los cómicos!

D. Carlos.— No tal,
Que cualquiera voz se escucha
Por todos perfectamente.

D. Tim.—; Y cómo?

D. Carlos.— Muy fácilmente, Por medio de un tornavoz. D. Tim.—¿Y para ver de tan lejos Será preciso un anteojo?

D. Carlos.—No, señor, que cualquier ojo

Ve sin él.

¡Válgame Dios! D. Tim.— ¿Y cómo?

Carlos.—Hay ciertos espejos... Puestos de cierta manera, Que... pues... así... no fuera Fácil una explicación: Todo es por máquina, todo.

D. Tim.—; Qué malditos extranjeros! Si creyera en hechiceros, Dijera que ellos lo son.

(Aparte.) D. Carlos.— A fe mía no encontraba. Cómo salir del apuro.

(Alto.)

Amigo, yo os aseguro Que hay muchisimo que ver: Allí dinero es el todo: Lleve usted el suyo allá, Y le digo que tendrá Una vida de placer.

D. Tim.—Mire usted, cómo Juanito Nada de esto me contaba.

(Aparte.) D. Carlos.— ¡Cielos! ya no me acordaba: Juan me puede desmentir!!

D. Tim.—Pues, señor, estoy resuelto, Me voy á Francia, me voy.

D. Carlos.—Si útil de algún modo soy...

- D. Tim.—Si usted también ha de ir.
- D. Carlos.—Pues en mi encontrará usted Un "cicerone."
- D. Tim.— ¿Qué?
- D. Carlos.— Un guía.
- D. Tim.—; Ay, qué gusto! ; qué alegría! Rabiando estoy por marchar.
- D. Carlos.— (Aparte.) Ya cayó en la ratonera.
- D. Tim.—; Oh! muy presto nos iremos.
- D. Carlos.—; Y cuándo?
- D. Tim.— Ya, ya veremos,
  Yo podré necesitar
  Para arreglar mis asuntos...
  Oh! muy poco, muy poquito....
  Veinte años.
- D. Carlos.— (Aparte.)
  ¡Viejo maldito

¡Si los pensará vivir!

- D. Tim.—Si; para este tiempo creo Que estaré desocupado.
- D. Carlos.— (Aparte.)

  Pues, señor, bien he quedado

  Después de tanto mentir.

  (Se oye cantar dentro á Mariquita.)
- D. Tim.—Ya viene alli Mariquita:
  ¿Oye usted? siempre cantando,
  Nunca la he visto llorando;
  Tiene un bello corazón.
  Dejo á usted quien le acompañe,
  Yo me voy con D. Antonio.

(Se va.)

Calderón.—29

D. Carles.—"Bien, tres bien." ¡Anda a! (demonio!

¡Qué viejo tan socarrón!
Me divertiré un momento
Con esta preciosa loca:
Yo pensé viajar de coca,
¡Ay, qué chasco tan fatal!
¡Vaya, si tengo razón!
Nada hay en México bueno;
He aquí un viejo de oro lleno;
Pero el más grande animal.

### ESCENA VII.

DON GARLOS, MARIA!

(Sale ésta cantando, sin ver á Don Carlos, y va derecha á un tocador que habrá al frente, á componerse el peinado.)

María.—Vamos, vamos, no estoy mal,
Este rizo me va bien;
Oh! yo tengo cierta sal...
Una cara angelical:
Y quién me resiste, quién?
"Sí, Mariquita es muy bella."
Dirán muchos elegantes
"Parece luciente estrella,
Que! si no hay otra camo ella."
Hoy tendré muchos amantes,
Hasta seis puedo ajustar,

Sin contar con los ausentes; Es número regular: ¡Qué placer es conquistar! ¡Pobrecillos inocentes! Veamos si puedo traer Sus nor bres á la memoria....

(Se voltea, y al ver á D. Carlos, queda como avergonzada.)

: Ay, Dios!

D. Carlos.— ¿Y no ha de haber Una plaza que obtener

En esa tan larga historia?

María.—; Ah! ¿que estaba usted aquí?

D. Carlos.—Contemplando esa hermosura María.—¿ Y me ha escuchado usted?

D. Carlos.— Sí,

Mas no tema usted de mí, Encantadora criatura.

María.—; Oh! ye hablaba necedades: Cosas que en verdad no siento...

D. Carlos.—Pero hablaba usted verdades.

María.—No, D. Carlos, vaciedades,

De que después me arrepiento.

D. Carlos.—No, no; yo puedo jurar,
Por mi propio corazón,
Que no puedo adivinar
Cómo es posible encontrar
Tal gracia en esta nación.
Casi, casi voy amando
A este mísero país:

Estoy á usted contemplando, Y en ese rostro mirando

Un destello de París. Dejadme, ninfa del Sena, Contemplar tanta-beldad, Esa frente tan serena. Que brilla cual luna llena De apacible claridad. "Radiante," encantadora, De gracia y beldad modelo, ¿Quién te mira y no te adora? ¿Eres Venus, é eres Flora; O más bien ángel del cielo? María.—Soy sólo una mexicana. D. Carlos.—; Imposible! ; No es verdad! Eres francesa, italiana, O siquiera de la Habana; Pero no de esta ciudad. María.—Pues.... D. Carlos.— No me hables castellano, Destruyendo la ilusión; Ese rostro soberano No puede ser mexicano, Lo dice mi corazón. María.— (Enfadada.) Buen modo de enimorar, Despreciar mi patria asi! D. Carlos.-(Sumiso.) Dignese usted perdonar; Es tan difícil hallar Una cosa buena aquil

María.—Pues abierto está el camino, ¡Qué pesado y qué tenaz! Llene usted su alto destino; Vuelva usted por donde vino;
Déjenos usted en paz;
Si usted no está bien hallado
En el suelo en que nació,
Vaya usted al otro lado,
Que un galán almibarado,
No es mucha pérdida, no.
¿ Conque quiere usted decir.
Que aquí no hay una hermosura?
¿ Y esto se puede sufrir?

D. Carlos.—Mas dignese usted oir...

María.— Pues alabo la finura!

¿Y allá aprendió usted á ser Tan galán? (Ríe) risa me da.

D. Carlos.—
¡Oh! ¡qué maldita mujer!
Todo se ha echado á perder;
Mas todo se compondrá.
Vamos, vamos, señorita, (Alto.)
He cometido un error;
Mas una joven bonita
Perdona; sí, Mariquita,
Calme usted ese furor.
¿Con quién comprar es dado
Esa gracia, esa belleza,
Ese pie tan delicado,
Ese talle torneado,

(Durante este diálogo, se va calmando Mariquita hasta el grado de sonreirse, arrimándose al espejo.)

Esa divina cabeza?

María.—; Oh! pues hoy estoy muy mal, Lo juro á fe de María.

(Animado) D. Carlos.— Está usted.... angelical, Adorable amiga mía. María.— ::.(En el espejo.) Mas ¿no ve usted? esta flor Está muy mal, qué desgracia! D. Carlos.—Mariquita, es un error; Si la prendiera el amor, No tuviera tanta gracia. ¡Y ese rizo tan hermoso!.... María.—El rizo está pasadero... D. Carlos.—; Oh! muy bello, muy gracio-Todo, todo es delicioso. María.—El maldito zapatero Nunca me sabe calzar: (Mostrando los pies.) Aquí caben mis dos pies; Si casi no puedo andar, ¡Oh! y usted se va á admirar: El zapatero es francés! D. Carlos.—; Vaya! hermosa Mariquita, No recuerde usted mi error, Que el corazón me palpita; Esa boca tan bonita Hable sólo del amor. María.—Pero si no soy francesa. D. Carlos.—Pero es usted mexicana. María.—Es decir, tonta Traviesa ! D. Carlos.— ¡Si va digo que me pesa! Es usted muy inhumana.

María.— (Al. espejo.) Oh, qué traje tan mal hecho! Me hace desairado el talle. D. Carlos.—No tal: está muy bien hecho. Palpitará más de un pecho Al ver su elegancia. ; Calle! María.-¿Con que más allá del mar, Según lo que estoy oyendo, Aprendió usted á adular? D. Carlos.—No; pero es fuerza admirar Prodigio tan estupendo; ¿Cree usted que es adulación? Consulte usted á su espejo, Verá que tengo razón: 👍 / Sólo por moderación Otras alabanzas dejo. Vaya, brillante hermosura, Pues hemos hecho la paz, Colme usted ya mi ventura, Oiga de esa boca pura Un "sí." ¡Y es usted tenaz! María.— D. Carlos.—¿Quiere usted que no lo sea, Cuando su rostro he mirado? ¡Ojalá fuera usted fea! ....... María.—; Gracias! ; habrá quien lo crea? D. Carlos.—Yo estuviera sosegado, Pero su rostro divino, Esos ojos brilladores,

(Tomándole una mano.)

Ay! este cutis tan fino

Han fijado mi destino, Y muniendo estoy de amores.

(Postrándose.)

Mireme usted á sus pies, Alivie usted mi dolor.

María.

(Riendo.)

¡Bravo! ¡gracioso francés! . ¿A una mexicana?

D. Carlos.— Es
El ídolo de mi amor:

Deme usted por Dios el "sí,"

O de pena moriré:

Mire usted, no estoy en mi, Es fuerza morir aqui.

María.—Amigo... lo pensaré.

D. Carlos.—; Oh, qué respuesta tan fría
Para un pecho tan ardiente!
Por Dios, amable María,
Vuélvale usted su alegria
A este corazón doliente.

María.—Pero si no puede ser, Si está la plaza ocupada.

D. Carlos.—Un lugarcito ha de haber: ¿Me verá usted padecer Sin piedad? joven amada, El séptimo seré yo De la lista solamente.

María.—No.

D. Carlos.— Pues el octavo.

María.— No.

D. Carlos.—; Ya el número se llenó? Pues hágame usted suplente. María.— (Queriéndose levantar) ¿No me quiere usted dejar?

Clara.— (Dentro.)

Blasa.

D. Carlos.— Perdí la ocasión;
Pero mientras vuelvo á hallar,
Esta prenda he de tomar,
Que alivie mi corazón.

(Quita á María un anillo de brillantes del dedo.)

### ESCENA VIII

Dichos, CLARITA.

Clara.—Don Carlitos, buenos días:
¿Sabe usted algo de nuevo?
¿Qué noticas corren hoy?
¿Se ha ocupado el ministerio?
¿Esa "pauta de comisos"
Se aprobó ya?

D. Carlos.— Nunca leo Periódicos mexicanos.

Clara.—Pues, amigo, muy mal hecho,
Que todo buen ciudadano,
Debiera casi saberlos
De memoria: venturosos
Fueran entonces los pueblos!
La imprenta, la imprenta sola
Es el ancla en que tenemos
Fundadas las esperanzas
De ilustración.

Calderón .-- 80

D. Carlos.— Por supuesto. Clara.—Pensaba yo redactar Un periódico.

D. Carlos.-¡ Muy bueno! Y el artículo de modas Desempeñarlo prometo.

Clara.—¿ Qué modas, amigo mío? Si justamente pretendo Criticar esor si rabio De ver nuestros diarios llenos: De vaciedades: ocupan Una columnita, ó menos, En el asunto importante, Y lo demás en dicterios, En insultos insufribles. En avisos, y algún verso Tan helado como inútil. No, señor, no es ese el medio De ilustrar á los mortales: Si copian, copien al menos A Juan, Jacobo, á Segur, A Vattel, á algunos de estos Cuyas magnificas plumas Han escrito tanto bueno. Esto sirviera de mucho, O proponer al congreso ... Alguna ley importante, O hablar algo sobre fueros, O los códigos antiguos Arreglar, como el "Digesto." D. Carlos.—Me indigesta esa palabra.

Clara.—Pues, amigo, muy mal. hecho,

Es un cuerpo muy antiguo. D. Carlos.—Que lo lleven al Museo. Clara.—"Sed fugit interea, fugit" "Irreparabile tempo." D. Carlos.—; Bravo! ; bravo! Doña Clara (Conteniendo la risa) ¿Parla usted latin? Clara.— Lo leo Regularmente, y me agradan Los clásicos. ¡Qué momentos Paso leyendo á Virgilio, A Cicerón, al modelo De la elocuencia romana! Vea usted qué trozo tan bello: : "Quosque tandem abutene, Catilina,".... D. Carlos.— (Aparte, riendo.) ¡Yo reviento! Clara.—Patientia nostra?" D. Carlos.— (Con ironia.) Qué hermoso! Clara.—Diga usted en los modernos Habrá una cosa tan grande?... Mas nada como aquel verso De Ovidio: "Cum subscit illius"... Vaya, vaya, me enageno. D. Carlos.—Usted, hermosa Clarita, Puede ocupar un asiento En la cámara.

Algo hiciera de provecho:

No estuviera como algunos,

Mil gracias;

Clara.

No más calentando el puesto. Yo no sé por qué injusticia Se ha quitado á nuestro sexo Un derecho tan sagrado Como legislar. Yo creo Que lo hiciéramos mejor Que muchos hombres; y luego No encuentro razón alguna Para no tener empleos En otros ramos.

D. Carlos.—; Bien dicho! Clara.—Como si sólo el talento Fuera exclusivo en el hombre.

D. Carlos.—Lo que es falso, porque vemos En usted, que bien podía Ocupar un ministerio.

Clara.—Yo no lo digo por mí.... Soy aficionada, cierto; Pero nada más.

C. Carlos.—; Caramba! Si estoy "enchanté!"

María.—(María, que se ha estado viendo al espejo, entra en conversación.)

Yo pienso

En mis flores, en mis trajes, Y estoy contenta con eso. Yo no he de estar más bonita Porque mande Juan ó Pedro: Todo es lo mismo.

Clara.— ¿Lo mismo? ¡Jesús! ¡qué poco talento! No digas eso, María; ¿Qué no sientes en tu pecho El amor patrio? "Amor patriae" Como dijo.... no me acuerdo Quién lo dijo.

D. Carlos.— Pero alguno Lo dijo.

María.— Sí, por supuesto.

### ESCENA IX.

## Dichos, DON TIMOTEO, DON ANTONIO.

- D. Tim.—(Con un periódico en la mano.)
  ¡Albricias, hijas, albricias!
  En esta noche tenemos
  Comedia nueva.
- D. Carlos.— ¿Es de Scribe?
- D. Tim.—No, señor.
- D. Carlos.— ¿O de Hugo?
- D. Tim.— Menos.
- D. Carlos.—¿Es un Vodevil?
- D. Tim.—

  No, señor, no es nada de eso:

  Es obra de un mexicano.
- D. Carlos.—Puff...; Qué peste!
- D. Ant.— (A D. Carlos.)
  ¿Qué tenemos,

Que hace usted tan mala cara?

- D. Carlos.—; Por un mexicano? cierto Que será un mamarrachón.
- D. Ant.—; Por qué ha de ser, caballero? ¿Un mexicano no es hombre

Capaz de escribir en verso Como cualquiera?

D. Carlos. ; Oh! les falta Todavía mucho tiempo Para saber discurrir.

D. Ant.—Gracias, por el cumplimiento. ¿Y usted qué es?

- D. Carlos.— ¿Yo? por desgracia Soy mexicano, y lo siento, Vergiienza me da decirlo, Porque todo en este suelo Está atrasado.
- D. Ant.— Sin duda:
  Y la mejor prueba de eso
  Es que sufrimos, Don Carlos,
  Muchos tontos, que debemos
  Arrojar por los balcones.

D. Carlos.—Hay muchos.

- D. Ant.— Si; por ejemplo Usted.
- D. Carlos.— ; Cómo! poco á poco: Explíquese usted.

D. Ant.— Pues creo Que hablo bien claro.

- D. Carlos ; Caramba! ¿Sabe usted que no me dejo Insultar? Yo "ciño espada Y aliento coraje."
- D. Ant.—; Bueno!
- D. Carlos.—O el florete, ó la pistola.
- D Tim.—Vaya, señores, ¿qué es eso? Dejen ustedes por hoy

Las cuestiones.

D. Ant.— Si no puedo
Reprimirme; no es posible.
Que hable mal un extranjero
De algún país, es muy malo,
Pero, señor, á lo menos
Si á la política falta,
No falta al deber más bello
De un hombre, que es procurar
La fama, el nombre, el concepto
De su patria: yo me voy.

D. Tim.—No, señor.

Clara.— No

María.

No

D. Tim.—

Dejemos

Estas cosas, Don Antonio.

Clara.—Sí, yo también se lo ruego A usted, y después acaso Tratarán ustedes eso Con calma.

D. Carlos.— Sí, sí, con calma, "Parole d'honeur," lo prometo.

#### ESCENA X.

Dichos, DON JUAN, LEONOR.

D. Juan, (Aparte.) (Aparte.) Vaya! que por fin respiro.

D. Carlos.—Oh, Juanito, ¿aquí estás ya? Leonorcita, ¿cómo va?

Leo.—Me siento mucho mejor.

- D. Tim.—Si digo que hace bien El aire libre.
- D. Carlos.— Es verdad:

  No hay como la variedad

  Con un poquito de amor.

  El semblante está más bello,

  Más vivo, más despejado.

D. Ant.— (A Leonor.)
¡Oh! con que usted se ha enfermado,
¿Y de qué?

Leo.— Del corazón.

María.—Nunca padezco ese mal: Cuando más de la cabeza.

D. Carlos.—Es verdad: no, de tristeza No morirá usted.

María.— Burlón.:

D. Ant.—(A Clara que se ha ido á sentar á leer.)

¿Y usted, qué lee, Doña Clara?

Clara.—Una sesión importante.

D. Ant.—May bien, muy bien: adelante,
Yo no quiero interrumpir.
(Pues todos en esta casa
Debieran ponerse en cura.
Cada uno con su locura,
Me da gana de reir.)

Leo.— (A D. Juan.)
Amigo, ¿ está usted cansado?
D. Juan.—Un poquito, amiga mía.
Leo.—¿ Tiene usted melancolía?
Es usted de poco hablar.
D. Juan.—Sí. Leonor, yo soy así,

Casi siempre estoy callado; Si hablo mucho, creo que enfado.

Leo.—; Oh! no.

D. Juan.— Más vale callar.

D. Tim.—(Aparte á Don Antonio.)
¿Y qué, no le da á usted gusto
Contemplar cuadro tan bello?
Todos están bien; en ello
Tengo gran satisfacción;
Es mi vejez venturosa:
Tres hijas, á cual más bella:
¡Si cada una es una estrella!

D. Ant.— (Con ironia.) Tiene usted mucha razón.

D. Tim.— (A Leonor.) ¿En qué piensas, hija mía?

Leo.— (Después de un rato.)
¡Ah! ¿me hablaba usted? En nada:
Tengo la vista clavada
Sin mirar.

D. Tim.— (A Don Antonio.)

Esto ha de ser, Según la experiencia mía, Que los dos están celosos: Pronto serán venturosos.

(A ellos.)

Vamos, hijos....

#### ESCENA XI

# Dichos, Da. SERAPIA.

Da. Ser.— A comer; Ya la sopa está en la mesa. D. Carlos.—; Pues que viva la alegría Da. Ser.— (A D. Antonio) Pasará usted un mal día. D. Ant.—Pero con satisfacción. Da. Ser.—¡Eso siempre! Me parece Que estoy en mis tiempos ahora. D. Carlos.—; Viva la buena señora! D. Tim.—Vamos, como procesión, Usted, señor Don Antonio, Dé á mi Clarita la mano: (A Leonor.) Tú á Don Juan;—si yo me afano Por darte el mejor lugar. Usted, señor Don Carlitos, A mi preciosa María: (A Doña Serapia.) Y yo á tí, paloma núa, Hoy te debo cortejar.... (Todos se van dando á sus compañeras e: brazo, como lo indica el diálogo.) (A D. Timoteo.) Da. Ser.— ¿Te acuerdas de los piecitos? D. Tim.— (Riendo.) Bien me acuerdo: estás hermosa;

Si pareces una rosa

Da. Ser.—Y tú un lirio, picarón.

D. Carlos.—"Andiamo, andiamo."

D. Tim.— A comer.

D. Carlos.— (Aparte al salir.)
No me gusta el Don Antonio,
Tiene cara de demonio!

Todos.— (Haciendo carabana.) Vamos.

D. Carlos.— Vainos, "sans facon!"



.

•

•

\_



# ACTO SEGUNDO.

Sala como en el primer acto.

#### **ESCENA I**

#### DON CARLOS.

Vaya, vaya, nunca vi
Un convite más gracioso:
Cierto que ha estado chistoso:
Oh, qué bien me diverti!
Cada loco con su tema:
Con sus chuscadas María;
Clara, la sabiduría,
Y mi suegra con su flema.
Mas la heroína de amor?
Eso es lo mejor del cuento!
Casi de risa reviento:
— Toma usted de esto, Leonor?
— No, Carlitos, me hace mal.
— Pues de esto otro?— Nada, nada;

Está mi alma circundada De una tristeza mortal. Haciéndose desdeñosa; Y tal vez en la cocina Se ha soplado una gallina. Pero nadie más graciosa Que la vieja. ¡Qué tontera! ¡Qué barbarie! Qué idiotismo! Si no la oyera yo mismo, Juro que no lo creyera. ¿Y Juanito? Hecho un patán; Por nada pierde su calma: ¡Ay qué Juan, si tiene una alma, Una alma, como de Juan! En fin, he pasado un día, Si no bello, como en Francia, Comiendo con abundancia. Y charlando con María. Bella Mariquita, yo Para adorarte nací; Y me quedaré sin tí,

(Viendo el anillo.)

Mas sin la sortija, no.

Oh prenda del amor mio!

En prueba de mi respeto,

Guardarte bien te prometo.

Mañana en el Monte Pio.

Ay! Quién te resiste, quién?

the carant

# ESCENA II.

DON GARLOS, DON JUAN, que ha entrado algún tiempo antes, y ha oído los últimos versos.

D. Juan.—Pues estará agradecida Si te escucha, tu querida: Bravo Carlitos! Muy bien! Aprecias mucho el valor De las prendas que te dan.

D. Carlos.—Yo sé aprovecharme, Juan, De los dones del amor; Y te aseguro á fe mía, Que si así no hubiera sido, Con tantas que he recibido, Pareciera mercería.

D. Juan.—¿Y no se puede saber El objeto de tu amor?

D. Carlos.—; Es una perla, una flor!
¡La más hermosa mujer!
Cierto que es un poco dura,
Algo altiva y desdeñosa;
Pero, vaya, es una rosa.
La reina de la hermosura.

D. Juan.—; Pero es mexicana?

D. Carlos.— Si: ¿Pues qué pensabas que fuera?

D. Juan.—Juzgué que alguna extranjera, Pues nada te gusta aquí.

D. Carlos.—Nada me gusta, es verdad,

A excepción de las hermosas, Los diamantes y otras cosas.

D. Juan.—Tú tienes mucha bondad. ¿Pero el nombre de tu bella Cuál es, per fin?

D. Carlos.— Mariquita: ¡Ay! mi corazón palpita Al nombrarla.

D. Juan.— ¿Con que es ella? Y estás muy adelantado?

D. Carlos.—No; no mucho ciertamente,
Porque apenas soy suplente,
Pues la lista se ha llenado:
Siete propietarios son.

D. Juan.—¿Y cuál será mi lugar?

D. Carlos.—No es fácil adivinar.

D. Juan.—; Ay, qué grande corazón!

D. Carlos.—Un corazón de oficina, Donde hay muchos pretendientes, Y cesantes, y suplentes; ¡Vaya una cosa divina! Pero tú, por fin, Juanito, ¿Elegirás á Leonor? Tiene un nostro encantador: Tiene un cuerpo muy bonito. Vamos, dímelo, maldito, ¡ No he visto hombre más taimado! Eres, Juan, muy reservado; Mas no lo seas conmigo, Soy tu verdadero amigo, Y estoy por tí interesado. Vamos, di con claridad, ¿A cuál de las tres prefieres?

D. Juan.—A ninguna.

D. Carlos.—; Cómo! ¿Quieres Ocultarme la verdad?

D. Juan.—Hablo con sinceridad.

D. Carlos.—; De veras? pues son hermosas Y ricas.

D. Juan.— Estas dos cosas, Carlos, no son suficientes.

D. Carlos.—; Qué malditos pretendientes! ¿Qué buscan en sus esposas? Clara es buena.

D. Juan.— Tiene gracia, Y un corazón excellente; Pero si está eternamente Hablando de diplomacia!

D. Carlos.—¿ Con que aquesta es su des-(gracia?

D. Juan.—Sí, Carlos, en mi opinión;
Habla de legislación,
De hacienda, de policía.
Ocuparse todo el día,
De Ovido y de Cicerón,
Solamente por pasar
Por erudita; y en fin,
Disparates en latín
A todas horas hablar:
No se puede tolerar,
Amigo, en una mujer.

D. Carlos.—¿Con que no puede tener Una joven instrucción?

D. Juan.—Sí; pero no esa hinchazón Que lo echa todo á perder.

D. Carlos.—; Muy bien! mas de Mariquita La hermosura....

Es una flor, D. Juan.-Que el vientecillo menor La destruye ó la marchita; No basta, no, ser bonita, Ser graciosa y elegante, Para tener un amante Y fijar su corazón; Es preciso discreción, Y no ser tan inconstante. La que sólo piensa hacer Diariamente una conquista, Para tener en su lista Un nombre más que poner: La que no sabe querer, Y pretende ser querida, Pronto será conocida, Y obtendrá en lugar de amor, Desprecio, siendo el dolor Patrimonio de su vida; Aunque sea tan hermosa Como el estrellado cielo, Un acabado modelo De las gracias, una diosa, Yo no quiero para esposa Una mujer inconstante: La que no tiene un amante, Sino siete y un suplente, ¿Quién duda que de repente Deje al marido cesante? I). Carlos.—; Bravo! mas si no te agrada Por su inconstancia María, La dulce melancolía De Leonor...,

- 1). Juan.— Es demasiada: Siempre se encuentra ocupada En llorar.
- D. Carlos.— ¡Oh! si, Leonor Es un ente de dolor Que se alimenta con l'anto.
- D. Juan.—Si no derramara tanto,
  Fuera sin duda mejor.
  ¿De qué me sirve tener
  Una tan llorona esposa,
  Que no piensa en otra cosa
  Que en suspirar y en leer?
  Ño, Carlos, yo quiero ver
  En mi amable compañera,
  La sonrisa placentera,
  La dulce sinceridad
  Y una sensibilidad
  Moderada y verdadera.

D. Carlos.—Difícil de contentar
Eres, Juan: ; mas no es aquella
Leonor? sí, mira qué bella;
(Tomando su sombrero)
Solos os voy á dejar.

D. Juan.— (Deteniéndolo)
No, no; tengo que acabar
Cierto negocio, y así
Con ella te dejo aquí.

D. Carlos.—Eres, Juan, hombre muy frío.

D. Juan.—Tú eres fuego, amigo mío

Enamórala por mí.; Hasta luego.

(Se va.)

## **ESCENA III**

#### DON GARLOS.

¡Qué Juan! muestra una calma Que no he visto mayor! ¿y quién pudiera Al verlo así, pensar que de la Europa Acaba de llegar? nada aprovecha. A ciertas gentes el viajar: en vano Gastan en ver el mundo sus pesotas; Van como en un baúl, vuelven lo mismo; Siempre lo mismo, cuando no más bestias; Pero... llega Leonor: jamás he visto Más llorona hermosura: no, con esta Es preciso tomar otro semblante Oue con la Mariquita: ¡vamos, ea! Dejemos un momento la alegría; Ya soy otro hombre: la mirada inquieta, Semblante melancólico, lenguaje Lieno unas veces de calor y fuerza; Otras dulce, extraviado, misterioso; Un romántico, en fin, á la moderna,-Un héroe de Dumas, ó Victor Hugo, Un Antony, un Rodolfo... mas ya llega Pongome en actitud de quien medita. (Se sienta pensativo en un sofá.)

#### ESCENA IV

### DON CARLOS, LEONOR.

. (Sale leyendo Leonor, y se sienta en el mismo sofá en que está Don Carlos, sin verlo. Un rato de pausa.)

D. Carlos.—; Pues no repara en mí!; cómo (se entrega

A la ternura!! Si del mismo modo Que se ocupa en romances y novelas, Se ocupara en leer libros devotos, Fuera santa Leonor, hecha y derecha! Llamaré su atención con un suspiro.

(Suspira.) Otro más fuerte. (Vuelve á suspirar).

Nada, ni por esas.

: Infelice de mi!

Leo. - ot (Dejando de leer.)

¡Qué voz! Carlitos,

¿Estaba usted aquí?

Sí, Leonor bella; D. Carlos.— Pero no he visto á usted.

Leo.— Ni yo tampoco. Ocupada en mirar las cartas tiernas De la sensible Julia, me encontraba Muy lejos de este sitio; con qué fuerza Saint-Preux, expresa su pasión terrible. ¿Mas qué milagro es éste? ¿La tristeza

| Aflije á usted, Carlitos?                  |
|--------------------------------------------|
| D. Carlos.— Sí, señora;                    |
| Sí, Leonor adorable; mi alma llena         |
| De amargura                                |
| Leo.— ¿Amargura? es muy extraño            |
| En usted ese humor.                        |
| D. Carlos.— Los hombres piensan            |
| Que otro es feliz cuando en su labio asoma |
| La risa: ¡cuál se engañan! si pudieran     |
| Descubrir los horrores, los martirios,     |
| Los atroces tormentos que se encuentran    |
| Bajo un rostro festivo!                    |
| Leo.—; Desgraciado!                        |
| ¿Con que padece usted?                     |
| D. Carlos.— Horribles penas,               |
| Que procuro ocultar bajo el semblante      |
| De la felicidad.                           |
| Leo.— ¿Podré saberlas?                     |
| D. Carlos.—; No, no; jamás! conmigo á mi   |
| (sepulcro                                  |
| Bajará mi secreto: ¡alli me espera         |
| La dulce paz, asilo silencioso!            |
| ¡Unico asilo que mi pecho anhela!          |
| Cuándo por fin, bajo tu helada losa        |
| Lograré reposar!                           |
| Leo.—; Tristes ideas!                      |
| Comuniqueme usted sus infortunios:         |
| ¿ No ha conocido usted cuánto consuela     |
| Confiar nuestros males á un amigo?         |
| D. Carlos.—; Mujer encantadora! el alma    |
| (tierna                                    |
| De usted va á conmoverse y ¿ mas qué       |
| (digo?                                     |

Me arrojará tal vez de su presencia, Cuando el velo se rompa que me cubre. Me odiará usted.

Leo.— ¿Por qué? aun cuando fuera E! secreto de usted un negro crimen, No le odiaré.

D. Carlos.— Pues bien, amiga bella, Escuche usted mi desgraciada historia; Penetre usted los males que me cercan.

En el asilo paterno
Pasaba alegre la vida,
¡No respiraba ¡qué gozo!
No probaba ¡qué delicia!
Ilusiones pasajeras

Que duran tan pocos días. Leo.—Es verdad, vea usted en Julia...

D. Carlos.—¿Julia, ó "La Nueva Eloisa?" Leo.—Sí, señor; ¡la desdichada

Unicamente veía En lo futuro placeres! Mas prosiga usted.

D. Carlos.—
¡Por qué no serán eternos
De nuestra infancia tranquila
Los instantes? Pero viene
La juventud, Leonor mía,
Y con ella los tormentos
Del amor; á mestra vista
Se presenta este tirano
Como un niño, cuya risa
Nos engaña fácilmente;
Pero después su perfidia

Conocemos; es ya tarde, Nuestra calma está perdida! Leo.—; Perdida; sí, sin remedio! D. Carlos.—Nunca olvidaré aquel día, En que vi por vez primera Una hermosura divina. Un ángel en el semblante, Pero que ocultaba impía Un corazón inhumano. Fué... sí, fué en las Tullerías.... Perdi mi alma al miarla, Y mi penetrante vista Descubrió al fin su morada: Me eché á sus pies, y creía Ser ya dichoso: ¡inhumana! Correspondió á mis caricias Con palabras engañosas: . Sí, mi Carlitos, decía, ¡Cómo no amar á un Adónis! (Pues todas, Leonor querida, Me llamaban así en Francia.) ¡Oh mujer, mujer inicua! Mientras á mí me engañaba, Supe que correspondía A otro, y para más vergiienza, Para mayor ignominia, Era mi rival un viejo Setentón, que no tenía Esta pierna, ni este talle, Ni este corazón, querida; Este corazón amante Lleno de honor: la barriga

De mi rival era inmensa,
Eran sus piennas torcidas,
Apagado el ojo izquierdo;
Nariz muy larga y raída:
Usaba siempre peluca,
Pues ni un cabello tenía.
Y lo que es más, oh tormento!
Oh colmo de la ignominia!
Era un clásico.

Leo.— ; Qué mónstruo! ; Un clásico!

D. Carlos.— Ardiendo en ira,
Pido una satisfacción
A mi gordo antagonista:
Salimos al campo; el viejo
Conservaba todavía,
A pesar de sus achaques,
Una fuerza desmedida:
El exceso de coraje
Me perdió al fin, y una herida
En el brazo, de la espada
Recibí.

Leo.— Suerte enemiga!
D. Carlos.—Desesperado, resuelvo
Abandonar á la harpía
Que fué causa de mis males,
Ý pasar siempre mi vida
Engañando á las mujeres.
Enamoré á una modista,
Luego á una vieja marquesa,
Después á una bailarina...

I eo.—; Qué inconstancia!

D. Carlos.— Si, Leonor, Imaginé que podía Vivir sin amar, ¡en vano! Que los cielos me destinan Otras penas; ¡ay! ¡qué poco Mi corazón conocía! Una beldad, una copia Del cielo... ved cuál palpita Mi corazón: no, no puedo Vivir en esta agonía; Yo me abraso.

Leo.—; Desdichado!

D. Carlos.—Pronto acabará mi vida: Pronto á la tumba bajando, Terminarán mis desdichas.

Leo.—¿Pero quién es el objeto
De vuestro amor? ¿Quién agita
De ese modo vuestro pecho?
Decídselo á vuestra amiga.

D. Carlos.—; Amiga, amiga!; oh tormen(to!

¡Palabra fatal! ¡impía!! ¡Amiga? no. Para siempre Adiós, Leonor! Compasiva Derrame usted una gota De llanto en mi tumba fría.

Leo.—¿Pero no sabré?

D. Carlos.— Señora,
Señora, no más exija
Usted que yo le descubra
Lo que en mi pecho se abriga.
¿Mi ya lánguida constancia

Por qué apurar? yo 'debia Haber huído por siempre De usted, fatal enemiga De mi reposo: este objeto Que idolatra el alma mía, Este fuego en que me abraso, Esta llama que me anima, Es usted, sí, Leonor bella. Desde aquel funesto día En que ví esos ojos bellos, Esa boca purpurina, A que presta más encanto Melancólica sonrisa, Huyó mi razón: en vano Ocultarlo á usted quería; ¡Era imposible! al instante Que fijé en usted mi vista, Olvidé mis aventuras, Mi desafío, mi herida, La cruelidad de aquella ingrata, La tienda de mi modista, Los dones de mi marquesa, Los pies de mi bailarina: Todo, todo lo he olvidado, Queriendo bajo la risa Ocultar lo que padezco; Pero en vano... siempre fija Aqui esa imagen preciosa... Leo.—; Carlos!

D. Carlos.— En mi fantasía Está usted en todas partes: En las calles, en la Viga, La Alameda, Bucareli, En el portal; hasta en misa, Me parece que estoy viendo Esa mirada divina, "Toujours! toujours!"

Leo.— Pero, Carlos.
Usted sin duda delira:
Yo pensé que usted amaba
A mi hermana.

D. Carlos.—

No, Leonor! es muy ligera,
Es un "papillon" María,
Esto es, una mariposa;
Mi corazón necesita
Sensaciones más profundas.

Leo.—Pero como usted decía Hace poco, que dos meses Era constancia inaudita...

D. Carlos.—Fué por sólo disimulo.
¿Dos meses? ¡ay! una vida
Fuera, Leonor, un momento,
Para amar á usted: amiga,
Deme usted, deme su mano;
¿No siente usted cómo brinca
Este corazón?

Leo.— Es cierto.

D. Carlos.— (Arrodillándose)
Una palabra la vida
Me dará, mi bien amada:
"Ma bien-aimée, dona mia"...
¿En qué idioma decir puedo
Lo que tus ojos me inspirán?

Serás mi Julia, mi Clara, Mi Pamela, mi Malvina, Mi Andrómaca, mi Zoráida, Mi Adelaide, mi Etelvina; Y yo seré tu Abelardo, Tu Polión, tu Oscar, sería Hasta trovador sin duda, Si me amaras, tanta dicha No gozaré?

Leo.— No, no, Carlos: Amo á Juanito.

D. Carlos.— (Levantándose despechado) ; Ah! maldita,

Maldita mi vida sea!

I εo.—Cálmese usted.

D. Carlos.— Decidida
Está mi suerte: un momento
De valor se necesita
Nada más... Adiós, señora,
(Yéndose)

Adiós; viva usted tranquila.

Leo.— (Deteniéndole.)
Oiga usted (se va á matar
Como Werter), de rodillas
Suplico á usted que no atente
Contra sus preciosos días.

D. Carlos.—; Levántate, ángel del cielo!
¿Tú postrada, tú abatida
A mis plantas? no; tú mandas,
Haré cuanto tú me pidas;
Hasta el sacrificio inmenso
De vivir; pero á otros climas

Marcharé, Leonor, y sólo Por consolarme querría Llevar conmigo una prenda, "Un souvenir."

Leo.—
¡Alma fina!
¡Cuánto engaña la apariencia!
¡Qué mal yo le conocia!
Sí, Carlitos, es muy justo:
Tal vez esta despedida
Será eterna: daré á usted
Alguna flor, una cinta,
Algún rizo de mi pelo.

D. Carlos.— (Quitándole un anillo.)
Es mejor esta sortija,
Que llevándola en mi dedo
La tendré siempre á la vista.
Sí, Leonor, hasta la tumba
Me acompañará. (Mirando el anillo)
(¡Qué rica!)

Partiré, si, estoy resuelto, Dentro de muy pocos dias..... (Ruido dentro.)

¿Pero qué voces? se acercan Los demás de la familia: Es fuerza tranquilizarme; Vuelvo pronto. Adiós, amiga. (No es un comercio tan malo, Dar suspiros por sortijas.)

#### ESCENA V

#### **LEONOR**

Pobre muchacho, me da Su tormento compasión: Mi sensible corazón Se iba conmoviendo ya; Pero es fuerza ser constante: ¿Qué se dijera de mí Si cambiar pudiese así De objetos en un instante? Se contenta el pobrecillo, Ya que no tiene mi amor, Con engañar su dolor, Llevando sólo un anillo: Haga el cielo venturoso Su corazón, entre tanto: Por él verteré algún llanto; Mas no turbe mi reposo.

## ESCENA VI

LEONOR, CLARA, MARIQUITA.

Clara.—Te lo repito, María, También debe la mujer La política entender, Y las cuestiones del día:

¿Por qué tan sólo el varón A esto se ha de dedicar? Yo puedo muy bien entrar En cualquiera discusión; Gracias á Dios, he podido Los publicistas mejores Entender, y no hay autores Graves que no haya leido. Horacio, el gran Cicerón, Ovidio, Petrarca, Tasso. Cervantes, y Garcilaso, Mariana, Solis, Buffon, Comedias de Moratín, Burlamaqui, Pedralieri, De Pradt, Humboldt, Filangieri. María.—Por Dios que ya pongas fin A esa lista interminable: ¿Es preciso acaso leer Tantos libros, para ser Una joven apreciable? Tú con todos tus autores No tendrás un solo amante: Yo le conquisto al instante Con mis rizos y mis flores: Por las estampas no más, El "No me olvides" compré: De mirarlas me cansé; No le he vuelto á ver jamás. Cantar, bailar y reir, Debe sólo la mujer: Esto se llama placer, Y lo demás es morir. Clara.—; Qué sistema tan fatal!

Pero ha de llegar un dia, En que conozcas, María, Que has hecho en esto muy mal: Pensarás con madurez En teniendo cierta edad

En teniendo cierta edad.

María.—Goce de mi mocedad
Mientras llega la vejez:
Entonces podré pensar
En lo que tú me aconsejas,
O como otras muchas viejas,
Me ocuparé en murmurar.
Pero por hoy todavía
Sólo pier so en el paseo,
Los bailes, el coliseo.

Leo.—; Cuán feliz eres, María! Nunca te he visto llorar, No conoces el dolor.

María.—: Por qué afligirme, Leonor?

Leo.—¡ Quién te pudiera imitar! Clara.—¿ Y tú qué ganas con leer

Cosas que te afligen tanto?

Leo.—Hallo en el dolor encanto, Hallo en el llanto placer.

Clara.—A cual más incorregible;
Predicar en vano fuera:
Una en extremo ligera,
Otra en extremo sensible.

(Toma un libro.)

Mi lectura seguiré:

Oh, qué tesoro es la historia!

Leo.— (Toma un libro.)
Julia, vuelve á mi memoria

Calderón, --84

Maria.—(Toma un cuaderno que habrá sobrá la mesa.)

Yo, las estampas veré
En este diario de modas:
¡Qué bonito está este traje!...
Estos adornos de encaje
Le dan mucha gracia.

## **ESCENA VII**

Dichas, DON TIMOTEO, Da. SERAPIA, DON ANTONIO.

(Observándolas desde la puerta.)

D. Tim.— Todas
[Leen; oh qué satisfacción!
Mírelas usted allí:
Vea usted el efecto aquí
De una buena educación.

Da. Ser.—; Qué tal, si son de importancia! Tiene razón de decir Carlitos, que pueden ir Al mismo París de Francia.

D. Tim.—; Muy bien, hijitas, muy bien! Excelente ocupación! (A Don Antonio, aparte.)

¿Qué tal?

D. Ant.— Tiene usted razón.

D. Tim.—Dios me las conserve.

Da. Ser.—; Amén!

D. Ant.—; Pero dónde está Don Juan?

D. Tim.—¿Y Carlitos? ¿Qué, se fueron? Da. Ser.— María.—Hace poco que salieron: Pero pronto volverán. D. Tim.—; Es dichosa mi vejez! (A D. Antonio, aparte) ¿Quiere usted ver la instrucción De Clara? una discusión.... D. Ant.—Juguemos al ajedrez. D. Tim.—Como usted guete. Da. Ser.— Sí, sí; Haber si sacudo el sueño Viendo jugar. (A D. Timoteo.) D. Ant.— El empeño No era malo.—Usted aquí. (Se sientan á jugar.) María.—; Oh, qué traje tan magnifico! Tiene un estilo romántico; Es precioso, elegantísimo, ¡Si tuviera yo uno igual! Clara.—; A quién no le causa lástima, Grecia, tu estado tristisimo! ¡Ya no eres hoy más que un páramo! María.—; Jesús, qué bonito schal! Clara.—; Dónde está tu furor bélico? ¿Dónde tus héroes fortisimos? Huyeron cual humo rápido, Al soplo del aquilón. María.—Esto sí que está muy clásico; Estos moños son feísimos.

Da. Ser.—Timoteo, ¿cómo, cándido!

Jaque al rey; come el peón.

D. Tim.—Es verdad; soy un autómata. Da. Ser.—Pues Don Antonio es diestrísi-(mo.

D. Ant.—No tal.

Clara.— ; Oh, pueblo magnánimo,
Tu grandeza acabó ya,
Tus hijos, cual siervos tímidos,
Inclinan la frente lánguida,
Bajo de un yugo despótico:
¿Y Leónidas dónde está?
En el sepulcro.

Mis lágrimas : Leo.— Corren! joh joven bellisima! Pasaron como relámpago Los placeres de tu amor. Contra el destino tiránico. Lucha en vano el hombre mísero, La tumba es el puerto único Donde se acaba el dolor: Bajo su losa benéfica. Se goza un sueño pacífico; La muerte es el solo bálsamo Contra tanto padecer. Ven, muerte, tu aspecto pálido Llena mi pecho de júbilo: Adiós, contentos efimeros, Adiós, sueños de placer.

Clara—Europa, Europa, levántate,
Socorre á Grecia, apresúrate;
En todo el mundo respétese
La libertad y la ley.
La negra sangre derrámese,

De guerra el estru ndo horrisono Se alce, y por do quiera escúchese El grito de....

D. Tim.—' Jaque al rey.

Clara.—Si, si, que resuene el cántico De libertad.

María.— ¡ Qué diabólico Está este sombrero!

Produce sólo el amor.
Eres un sueño fantástico,
Felicidad.

Clara.— ¡Tronos góticos

De Europa, tocáis al término!

María.—Este traje está mejor.

## **ESCENA VIII**

# Dichos, DON\_CARLOS

D. Carlos.—Repito que no hay en México Ilustración; son muy bárbaros; Todo aquí es malo, malísimo, "Epouvantable;"; qué horror!

Maria.—Carlitos....

D. Carlos.— ¡Estoy frenético! ¡Estoy rabiando de cólera! ¡Una mancha? ¡Santa Bárbara! ¡Una mancha!

Leo.— ¿En el honor?

D. Carlos.—Mejor fuera; oh calles pési-(mas! En mi pantalón finísimo Cortado en París...; Qué pérdida! Qué pérdida, ¡santo Dios! ¡Oh, mexicanos estólidos!

María.—Pues es usted muy político: Deje usted el tono trágico, Y diga lo que pasó.

D. Carlos.—No se enfade usted, María; Voy á contar el suceso, Y verá usted si hay justicia Para quejarme.

María.— Acabemos.

D. Tim.—Jaque mate, amigo mío; He ganado á usted el juego.

D. Ant.—Es verdad.

D. Tim.— ; Hola! Serapia, Te has dormido al mejor tiempo.

Da. Ser.—No me duermo, si ya he visto Que te enrocaste.

D. Tim.— ¡Muy bueno!

Pues estás adelantada.
¿Y sales ahora con esto?
Si he ganado la partida.

Da. Ser.—; Ah! ¿la ganaste? me alegro. ¿Aquí está usted, Don Carlitos? Dió usted la vuelta muy presto.

D. Carlos.—Si, señora, á pesar mio. María.—¿ En qué quedamos del cuento? D. Carlos.—No es cuento.

María.— Pues será historia.

D. Tim.—; Historia?; de qué?

Da. Ser.— Mi asiento

Voy acercando; me gusta
Oir historias; me acuerdo
Que lei hace veinte años
Los "Doce Pares."; Qué buenos
Y qué valientes señores!
Rajaban de medio á medio
Las peñas y los gigantes,
Como pedazos de queso!
Y el bálsamo milagroso,
¿ No te acuerdas, Timoteo,
Que curaba las heridas
Como rasguños?

D. Tim.— Dejemos

Que nos refiera Carlitos

Esa historia ó ese cuento

Que le ha pasado. Clarita,

Leonor, dejen un momento

La lectura.

Leo.— Padre mío,
Tengo comprimido el pecho;
En verdad que necesito
De distracción.

Clara.— Ya no puedo Seguir leyendo esta historia Sin llorar: míseros Griegos!

D. Tim.—; Pues vaya! fuera los libros, Y á Carlitos escuchemos.

D. Carlos.—Si no es cosa de importancia, Es un acontecimiento, Un "événement" sencillo, Aunque grande, si atendemos A otra cosa.

¡Qué cachaza! María.-Digalo usted, y acabemos, Que tengo mi genio vivo. D. Carlos.—Como yo, ni más ni menos, ¡Somos 'un "couple" dichoso! D. Tim.—; Un couple? Un par. D. Carlos.— Yo me quemo. María.— D. Carlos.—Pues, señor, salí de casa... María.—Bien, eso ya lo sabemos. D. Carlos.—Ya estoy; pero es necesario Un "petit" exordio. María.-Bueno Siga usted, por Dios. D. Carlos.— Salia Ocupado en pensamientos, Muy importantes: ¿qué cosa Piensan que en aquel momento Me ocupaba? Algún romance. Leo.—

Leo.— Algún romance. Clara.—O la historia de los griegos. Da. Ser.—O la de los Doce Pares.

D. Carlos.—No, serores; nada de esp:
Pensaba en que la otra noche
Estuve en un baile, de estos
Que aquí llaman del gnan tono,
Pues, de gran tono... por cierto
Que fueran en Francia nada....
En Francia, que es un portento
En este ramo, no hay duda,
La Francia que es nada menos
La nación más bailadora

Que existe en el universo; Pues si la Italia ha logrado Tener el lugar primero En talentos de garganta....

D. Ant.—; Ya escampa!

D. Carlos.— El francés ligero,
Es en el baile un prodigio.
¡Qué piruetas!; qué meneos!
¡Qué elegancia en las posturas!
¡Qué gusto en los movimientos!
María.—Pero en fin. en qué quedamos

María.—Pero en fin, ¿ en qué quedamos De la historia?

D. Carlos.— No me acuerdo:
Como tengo tantas cosas
En mi cabeza, no puedo
Retenerlas todas: creo
Que hablaba á ustedes del baile
De la otra noche, ¿ no es cierto?

Da. Ser.—Si, señor.

D. Carlos.— Pues como digo,
Ocupaba yo mi asiento
Junto á cierta marquesita
Que tendrá cuando menos,
Su medio siglo.

Da. Ser.— No es mucho.

Clara.—Si tenía algún talento, Si alguna instrucción, ¿qué importa Esa edad?

D. Carlos.— Pues yo prefiero La juventud y las gracias. Perdone usted si la ofendo Por no ser del mismo aviso.

Calderón.—35

María.—Vaya, Carlitos, ya veo Que en tres días no llegamos Al desenlace.

Carlos.— Lleguemos, S'il vous plait".... Como decía, D. Carlos.— Estaba yo muy contento Mirando á mi marquesita, Que sus descarnados huesos Ocultaba entre brillantes, Cuando de repente advierto Una agitación muy grande Y unos gritos descompuestos Que clamaban: La Mazurca, La Mazurca; y en efecto, Se bailó la tal Mazurca; Pero qué Mazurca, ¡cielos! ¡ Horrendo mazurquicidio! Ya no pude más, y lleno De rabia, dije: Señores, ... No es el baile verdadero De la Mazurca, el que ahora Ejecutáis. Ya sabemos, 'Me dijo un elegantillo, ... Que hay diferencias; mas presto. La Igitima Mazurca Nos vendrá; pues al efecto Un comisionado ha ido A la Habana. ¡Bueno, bueno! Le respondí, y al instante ... Me salí de allí, riendo. María.—¿ Pero quiere usted decirme Qué tiene que ver con eson

El lance de hoy?

Mariquita, D. Carlos.— Espere usted un momento, Que no soy "foudre.".

D. Tim.— ¿Qué cosa? D. Carlos.—Que no soy rayo.

Comprendo, D. Tim.— Siga usted.

Cuando salía D. Carlos.— Hoy de aquí, mi pensamiento Estaba todo ocupado · De tan importante objeto. Iba recordando el aire De la música, y en esto Sentí un empujón horrible -Por detrás: el rostro vuelvo, Y ví á un aguador maldito Que me dice muy grosero: Quitese, Don Alfeñique, No estorbe con sus meneos El camino á los que pasan. Entonces de rabia lleno Quise castigarle: en vano; Porque de cólera ciego, No vi la losa de un caño .... Que estaba floja, y cediendo Al peso, se hundió, llenando De lodo mi pie derecho. Y no fué poca fortuna El no caer : i contratiempo Fatal, que así me ha privado. Del pantalón más bien hecho Que se haya visto en Europa! María.—¿ Y éste era todo el suceso?

D. Carlos.—¿ Y le parece á usted poco?

No es su valor el que siento:

Mas no sabe usted, hermosa,

Cuántos gloriosos recuerdos

Este pantalón tenía

Para mí; pues á él le debo

Muchas conquistas.

D. Ant.— No he visto Hombre más fatuo.

D. Carlos.—
Razones para quejarme
De este país?

Da. Ser.— Por supuesto.

D. Carlos.—No hay policía, no hay nada; El más desdichado pueblo De Francia es mucho mejor Que esta ciudad: si á lo menos Fueran las gentes tratables!

María.—Gracias por el cumplimiento.
D. Carlos.—Mariquita, yo exceptur.
Esta casa, donde encuentro
Ilustración y finura,
Sensibilidad, talento;
Pero yo hablo en general:
Aquí hay en el bello sexo
Algunas caras hermosas;
Pero sin gracia. No puedo
Dejar de contar á ustedes

Me pasó con una joven. Da. Ser.—¡ Qué Carlitos! es un suego,

Un lance que ha poco tiempo

Como tú cuando tenías Su misma edad, Timoteo.

### ESCENA IX

## Dichos DON JUAN

D. Carlos.—Vamos, aqui está Juanito: Llega "á propos:" un asiento Toma, y escúchame atento; Es un lance muy bonito.

D. Juan.—Siempre estás hablando.

D. Carlos.— Si
No lo puedo remediar:

Vaya! siéntate à escuchar.

Leo.—Venga usted, Juanito, aqui. D. Juan.—Mil gracias.

D. Carlos.— Como decia:

Por la gran plaza marchaba
La otra noche, y me entregaba
A dulce melancolía;
Brillaba hermosa la luna
Como una bola "argentée."

1). Tim.—¿Qué es lo que usted dice? (¿qué?

No entiendo palabra alguna De la tal lengua francesa; ¡Qué jerigonza del diablo!

D. Carlos.—Pues, amigo, yo la hablo Con más gusto que la inglesa; Es más "coulante," más hermosa.

D. Tim.—¿Más qué?

D. Carlos.— Más fácil, más bella; Instruiré á usted algo de ella.

1). Tim.—Mil gracias.

María.— Por fin, ¿qué cosa Nos iba usted á decir?

D. Carlos.—Es verdad, se me olvidaba; Por la gran plaza pasaba...

María.—Ya eso está.

D. Carlos.— De Catedral la banqueta De gente se fué llenando; Yo, con mi lente, pasando Una revista completa: Todos fijaban la vista. En mi "frac" de última moda; Ví la concurrencia toda, "Et" hice más de una conquista: Cuál al pasar yo, decía: "¿Qué joven tan arrogante!" "Es un francés ellegante," La vecina respondía: "Mira, mira la cadena En que lleva el lente, hermana." Dijo otra.

María.— ¿De aquí á mañana Acabará usted?

D. Carlos.— Sirena,
No se enfade usted: preciso
Es contar los pormenores;
Pues, como digo, señores...

D. Juan.—Hombre, sé por Dios, conçiso, Que ya es mucha pesadez Ése continuo charlar. D. Carlos.—Al punto voy á acabar.

D. Ant.—Saldrá con una sandez.

1). Carlos.—En el paseo se hallaba Con su familia una hermosa. Tan fresca como una rosa: Yo enamorarla pensaba. Estaba de gracia llena, De blanco lino vestida, En mecerse entretenida Sobre una dura cadena: Ha poco la conocía, Y á saludarla llegué; A su lado me fijé; Dispuse mi batería, Y en un discurso elegante, Y como mi pecho ardiente, Le hice mi pasión patente, Declarándome su amante: Por más de un cuarto de hora Escucharme parecía; Fijos sus ojos tenía En la luna brilladora: Yo su respuesta esperaba, O una lágrima siquiera, Que venturoso me hiciera, Y rendido la miraba. Pero su meditación Por nada se interrumpía, Y le dije: Amada mía, ... ¿Cuál es tu resolución? ¿Seré por fin venturoso? ¿Debo bendecir al hado?

O estaré al fin condenado
A no encontrar el reposo?
Deja de mirar la luna;
Vuelve á mí tus ojos bellos,
Que encuentre Carlos en ellos
Su placer y su fortuna;
Paga mi constante afán.
Ella entonces me miró:
¿Tres eclipses, preguntó,
Pone en este año Galván?
¡Oh, alma frígida, exclamé
Entre mí, cómo es posible!
¡Tan bella y tan insénsible,
Tan tonta! yerto quedé.

D. Tim.—Le hablaría usted en francés Y por eso no entendió.

D. Carlos.—No, Don Timoteo, no; Le hablé en castellano.

Pero será castellano
Mezclado de esos "méchants,"
Y esos "foudres" y "coulants,"
Y siempre se quedó á mano.

D. Carlos.—No, señor, era el idioma
Que hablamos todos aquí:
Yo de pronto presumí
Que le gustaba la broma,
O que el romántico hablar
Al clásico prefería,
Y le dije: Amada mía,
No me es posible explicar
Este volcán, esta hoguera

Que siento en mi seno amante: Mi corazón palpitante Salir del pecho quisiera. Muy temprano esta mañana Por aliviar mi tormento, Para mirarte un momento Fui al frente de tu ventana; Mas se engañó mi desco; La puerta estaba cerrada, Tú aún estabas entregada En los brazos de Morfeo. Poco á poco, interrumpió, Poco á poco, caballero, Ya usted pasa de grosero, ¿Y he de sufrir esto yo? ¿Yo Jormir con Don Morfeo? ¿Yo en sus brazos entregada? No, señor, soy muy honrada, Y no dar motivo creo Para que traten así De ajar mi reputación. No conosco al picarón Que usted nie ha mentado aquí: Sí, señor, yo soy doncella, Y muy bien lo saben todos, Deje usted, pues, esos modos De hablar. Basta, basta, bella, Le dije, y sin esperar Me retiré muy de prisa, Pudiendo apenas la risa En las calles sujetar.

Da. Ser.—¡ Qué Carlitos tan gracioso!

Calderón. - 36

Se conoce luego, luego,
Que ha estado en toda la Europa,
Y en París; ves, Timoteo,
Lo que aprovechan los viajes,
Y no que ni hablar sal emos,
Ni contar cuentos graciosos
Los criollos, que jamás vémos
El mundo? No, yo te juro
Que si me quisiera el cielo
Dar iotro niño.

D. Ant.— Es dissicil

Da. Ser.—Ya; però hablo suponiendo;
Aunque mire usted: al cura
Del Sagrario ha poco tiempo,
Le oi hablar de una señora
De. la Biblia, no me acuerdo
Si dijo que se llamaba
Clara, ó Lara; mas el cuento
Fué que parió uno, muy grande.

Clara. -Fué, Sara, mamá.

Da. Soi.— Yo tengo Mala memoria, pues, ahora, Que cuando chica, en un credo Como quien dice, aprendía Cualquier cosa: por ejemplo: Nada más que en quince días Aprendí los Mandamientos; En dieciocho los Artículos, Y á los dos años y medio, Ya sabía el Catecismo De Ripalda todo entero. Sin contar con que bordaba,

X .

Cosía en blanco; un puchero Componía, como dicen, Que se chupaban los dedos.

D. Tim.—Y bailabas, hija mía, 'El "Mambrun," que era un contento.

Da. Ser.—Y cantaba seguidillas, Muy bonitas.

D. Tim.— Bien me acuerdo.

Da.. Ser.—Cuando tú me echabas ojos, Picarón.

D. Tim.— Sí, sí, ¡ qué tiempos! María.—Pero, ¿ mamá, ¿ en qué ha quedade

Lo del niño?

Da. Ser.— Ah! sí, pues bueno:
Como decía, si acaso
Tuviera otro hijo, á un colegio
De Europa, ó si no de España,
Lo mandaba en el momento
Que estuviera mancebito,
Aunque también y recelo
Por otra parte, que allá
Lo hicieran hereje.

D. Ant — ; Bueno! ; Conqué todos los de Europa

Son herejes?

Da. Ser.— Yo no veo Que oigan misa, sobre todo Los angulos

D. Carlos.— (¡Qué talento Tiene la buena señora!)

Clara.—Los anglos, mamá: (i me quemo De pir hablar á mi madre Entre genies, me avergiienzo ¡Válgame Dios! ¿de qué modo ¡Cortara yo en el momento La conversación?) Señores, Vamos un rato á paseo Al jardín.

D. Carlos.— Bravo. Clarita!

Después de "la table" es bueno
Pasear.

D. Tim.— ¿Después de qué cosa?

D. Carlos.-De la mesa.

Leo.— Sí, yo encuentro
La dulce melancolía
En las flores y en el viento
Embalsamado que corre
En el campo.

María.— Bueno, bueno; Vamos al jardín, y sirve De hacer un ramito nuevo Para mi peinado.

D. Carlos.— Hermosa,
Yo soy quien me encargo de eso:
Le haré á usted el más hermoso
"Bouquet."

D. Tim- Bu... ¿qué?

D. Carlos.— Ramillete (viejo Más preguntón y más tonto! Siempre me sale al encuentro.) "Andiamo, andiamo."

D. Tim.— Si, vayan; Yo con Juanito me quedo A tratar de cierto asunto. Y usted, Don Antonio, espero Que se quede con nosotros, Pues estimo sus consejos.

D. Ant.—Como usted guste.

D. Carlos.— Pues, vamos.

Da. Ser.—Vamos, vamos á paseo, Que empiezo á sentir el cólico Y el ejercicio es muy bueno.

(Vanse.)

#### ESCENA X

DON TIMOTEO, DON ANTONIO, DON JUAN

D.Tim.—Por fin, Juanito, ha llegado
El venturoso momento
De darte el nombre de hijo,
Que con tanto ardor deseo.
Habla sin rubor, declara
Sin disfraz tu pensamiento:
¿Cuál de mis hijas te agrada?
Dímelo, Juanito, ruego.
Don Antonio es un amigo
De confianza, y los secretos
De mi casa le confio
Sin reserva alguna.

D. Juan.— ¡Cielos! Llegó el momento temido!

D. Ant.—Sí, Don Juan, yo aprecio A usted, y estoy pronto A servirle, si no puedo En cosas de más estima, Siquiera con mis consejos. Se halla usted, amigo mío, En un crítico momento: Piense usted bien lo que diga; Piense usted que son eternos. Esos lazos; que es preciso Hablar con franqueza,

D. Tim.— Cierto:

Habla sin rubor, querido. ¿Cuál de mis hijas tu afecto Ha ganado? dilo pronto: Por el colmo a mi contento.

D. Juan Oh padre! si acaso el nombre De padre, dar á usted puedo, Cuando rehuso el beneficio Que me propone: mas debo Ser franco, y sufrir ahora Su cólera y menosprecio, O resignarme á pasar Una vida, de tormentos, O á lo menos de fastidio, Con una esposa de un genio Distinto del genio mío. Perdone usted si le ofendo; Sabe el cielo cuánto estimo Ese cariño: cuán lleno Mi pecho de sus bondades, . Prueba el agradecimiento. Toda mi vida no basta. Para pagar lo que debo Al que me ama como padre;

Pero, señor, yo no puedo Resolverme á ser perjuro. Pronunciaré el juramento De amor eterno á una esposa, Cuando en mi pecho no siento Este amor? es imposible.

D. Tim.—; Imposible! ¿Gca. ¿ te debo Renunciar á la esperar ? Que alimentaba mi peche? Mas, dime ¿qué te disgusta En mis hijas? ¿Qué defectos Tienen que yo no he notado? Yo las juzgaba un modelo De penfección.

D. Ant.— Es preciso, Amigo Don Timoteo, Que escuche usted de mi boca La verdad, aunque su acento Le panezca duro; acaso Todavía será tiempo De corregir unos males, Que si tomaran más cuerpo. Incorregibles serían. Lo he dicho á usted, y de nuevo Lo repito. Usted adopta Un gran ernor, suponiendo En sus hijas cual virtudes, Lo que sólo son defectos. La falsa instrucción de Clara; De Mariquita ese genio Ligero que no se fija En cosa alguna; el un so

De la sensibilidad De Leonor, Don Timoteo, Son faltas, y faltas graves, A que usted debiera cuerde Haber atajado el curso; Un hombre de juicio recto Elegirá por esposa Una mujer que cumpliendo Su deber, cuide su casa; Due cultive su talento Con gusto; que si dedica A la lectura algún tiempo, No quiera pasar por sabia; Que no esté siempre gimiendo Por personajes ficticios; Que no ocupe su cerebro Solamente con las flores, Los bailes y el coliseo: Ser sin ficciones sensible: Ser instruída, sin empeño Ţ De parecer literata. La compostura, el aseo, Usar sin afectación, Y vivir siempre cumpliendo Las dulces obligaciones De su estado y de su sexo: He aquí una joven amable! He aquí, amigo, en mi concepto. Las virtudes de una esposa. Ustred sin duda está lleno De bondad; su noble alma Merece ser el objeto

De una constante ternura; Pero escuche usted, le ruego Los consejos de un amigo; Corrija usted los defectos De sus hijas, aun es dable. Tienen un corazón recto, Y escucharán de un huen padre Los saludables preceptos: Tal vez pronto corregidas,... Serán de todas modelo, Y harán á usted venturoso, Tanto cual merece serlo. Vaya, enjugue usted el llanto, Que todo tendrá remedio: Cuenta usted con un amigo.

D. Juan.—Y con un hijo; yo espero Merecer tain dulce nombre Por mi cariñoso esmero; Joven soy; aun es posible Que de otro viaje volviendo Que voy á emprender ahora, Pague á usted lo que le debo, Halle en Leonor una espesa Tal como yo la deseo; Si acase usted, padre mio, and the Me juzgare digno de ello.

D. Ant.—Si, Don Juan, Leonor es joven De buen corazón, yo espero Que si nuestro buen amigo No desprecia mis consejos, Será muy pronto una esposa. Inimitable. Calderón -

D. Tim.— 'Comienzo'
A creer que usted, Don Antonio,
Tiene razón.

D. Ant.— Bueno, bueno!
Ya lo esperaba.

D. Tim.— Juanito,
A pesar del sentimiento
Que tu conducta me causa,
Tienes razón, lo confieso;
Mas mi cariño es el mismo:
Jamás olvidarme puedo
De lo que debo á tu padre:
Y todavía, lo espero,
Te daré el nombre de hijo.

D. Juan.—Sí, señor, yo lo deseo.

D. Tim.—Vengan los dos á mis brazos, Que de esta manera quiero Manifestar que aunque es dura La lección, yo la agradezco.

#### ESGENA ULTIMA

Dichos, DON GARLOS, Da. SERAPIA,. LEONOR, MARIA, CLARA.

D. Carlos.—; Bravo!; bravo! esto va bien:
Ya tendremos desposorio;
¿Cuándo es por fin el casorio?
¿Quién es la dichosa, quién?
¿Conque habrá "danse," festin;
Vaya, qué gusto tendré,

La Mazurca bailaré.
¿Cuál es la "fiancée," por fin?
Ya están danzando mis pies.
Da. Ser.—¿A quién eligió?
D. Juan.— Señora...
Todos.—¿A quién, á quién?
D. Ant.— Por ahora,
A ninguna de las tres.



:: ٠, ٠, 30 m •

•

# ANA BOLENA.

· A su querida hermana Doña Guadalupe Galderón, dedica este drama

## PERSONAJES.

ANA BOLENA, reina de Inglaterra. ENRIQUE VIII, rey de Inglaterra.

/ OROMWELL, ministro del rey.

ENRIQUE DE PERCY, duque de Northumberland.

LORD ROCHFORD, hermano de la reina.

JUANA SEYMOUR É ISABEL. PRESTON, damas de la reina.

JORGE SMETON, paje de la reina.

WILLIAM KINSTON, condestable de la Torne.

DUQUE DE NORFOLK, presidente del tribunal.

DOS CORTESANOS que hablan.

EL VERDUGO.

DAMAS DE LA REINA.

CORTESANO I.

SOLDADO I.

Londres, 1,536.



### ACTO PRIMERO

#### EL BAILE.

Gran salón en el palacio de White-Hall, iluminado perfectamente; en el fondo una gran puerta vidriera que se supone dar á otro salón también iluminado, en donde se da el baile; al través de la vidriera se ven pasar algunas veces señores y señoras: se oye á lo lejos la música. En el salón que representa el teatro, hay dos mesas redondas pequeñas, á de recha é izquierda del foro: sobre las dos hay juegos de naipes; en la una un grupo de cortesanos juega; en la otra, igualmente, otro grupo de cortesanos, entre los que se halla Jorge Sméton, juega. y habla alternativamente.

#### ESCENA I

SMETON Y CORTES INOS

Cort. prim.—Smeton, á vos os toca Jugar; ¿pero estáis dormido?

Controle Reque se halla aqui sur enero :
Pero su alma, ¿eh?
(Risa maliciosa de inteligencia, entre los cortesanos que están con Sméton.)
Sméton.—(Turbado.)

Pues, amigos, Os engañais; nunca ha estado Mi corazón más tranquilo: No pienso más que en el juego.

Cort. prim.—¿Pero en cuál juego? infinitos

Hay: unos de cartas, otros

De manos, otros... querido,

Ya me entendéis; mas cuidado,

Porque hay algunos prohibidos.

Sméton.—No os entiendo.

Cort. prim.— Vaya, Sméton:

Ese semblante encondido
Os hace traición: tres veces
La partida habéis perdido,
Porque casi no miráis
Los naipes, y de continuo
Volviendo estáis la cabeza
Hacia aquella puenta; os digo
Que sois poco diestro.

Cort. seg.— Bueno

Si á los naipes ha perdido, Conseguirá otras ventajas; Pues dice un proverbio antiguo, Que es en amores dichoso Él que en el juego....

Los Cortesanos.—(Riendo.)

Bien dicho.

Sméton.—Señores, basta de burlas,
Y si queréis divertiros
A costa mía, os prevengo
Oue no podréis conseguirlo.
Con que juguemos.

Todos,---

Juguemos.

Corte tere.— (En la mesa de la izquierda.)
Pues, señores, como os digo,
Pero guardad el secreto;
Mirad que corro peligro
Si no sois discretos.

Cort. cuarto.— Vamos, Hablad sin temor, amigo, Y wontad con la reserva.

Cort. terc.—Pues escuchad. He sabido
Que nuestro buen soberano
Se va cansando un poquito
De su adorada consorte,
Y anda asestando sus tiros
A Lady Seymour. Caramba!
Tiene unos ojos divinos
La tal Juana: lo gracioso
De la historia, es que el ministro,
El astuto Cromwell, tiene
Más empeño que el rey mismo.
Cort. cuarto:—La quiere hacer una rein

Corta cuarto. La quiere hacer una reina A su modo.

Cortetere.— No, quénido;

Ouisre vengar el ultraje

Oue Ana Bolena le hizo

il Empúblico una ocasión.

Calderón.-35

Cort. cuarto.—¿Cómo? Cort. terc.— No sé qué le dijo De plebeyo y despreciable; Y desde entonces, me han dicho Que ha jurado la venganza. Cort. cuarto.—El es un zorro maldito Que dará al diablo lecciones. Cort. terc.—Y como (entre nosoros sea (dicho) Nuestra reina Ana Bolena Ha dado más de un motivo Para atacarla, y se habla De secretos favoritos, De Sméton, Norris y Bréreton, Y hasta de su hermano mismo; Quién sabe si al fin... Cort. cuarto.—. Y luego Debe pagar lo que hizo, A nuestra pasada reina, La que gime en el retiro De Haptill. Pobre Catarina De Aragón! Pero el castigo Caerá sobre Ana Bolena. Cort. terc.—; Oh! i-pobre Ana! ella ha :e-(nido Sus faltas. Cort. cuarto.— Sí, por su causa Han muerto ya en un suplic o

Han muerto ya en un suplic o
Tomás Morris y otros muchos.

Cont. terc.—Tal vez ella no ha tenido
Pante en esto; sus parientes...

Cort. cuarto—Pero ella debió impedirlo.

Sméton.—(En la otra mesa.) Es mía la basa.

Cort. seg.—(Jugando.)

No,

Que yo tengo al rey conmigo.

Sméton.—; Maldito rey! pues parece Que con él estoy reñido.

Cort. prim.—Con la reina... de los naipes

No fuera Sméton lo mismo,

Pues de las hembras parece

Que sois muy favorecido.

Sméton.—Basta de burlas. El juego

Me va causando fastidio:

(Se levantan.)

Dejémoslo.

Todos.— Si, si; al baile.

Cort. prim.—Mas no os enfadéis conmigo;

Ya sabéis que siempre os hablo

Como camarada antiguo

De colegio, y en verdad

Corren ciertos rumorcillos

Sobre vos y cierta dama

De un rango muy distinguido. Sméton.—¿ Pero quién es esa dama?

Cort. prim.—¿Y si os enfadáis?

Sméton.— Decidlo,

Por Dios, y decidlo pronto.

Cort. prim.—; El nombre de ella?

Sméttom.— Repito

Que si: acabad, ó dejadme.

Cort. prim.—Bien, os lo diré al oído.

(A los cortesanos.)

No os lisonjeis, señores, De saber lo que á mi amigo Voy á decir: es un nombre Muy grande para decirlo En voz alta, ni exponerlo A vuestros sangrientos tiros: Adivinad si queréis,

Y en malicias divertios.

Sméton.—Acabad.

Cort. prim.—: Pues-bien: se llama, Os lo diré muy bajito,

Ana, reina de Inglaterra.

Sméton.—(Furioso.)

La palabra que habéis dicho Pide sangre, caballero.

Cort. prim.—(Riendo.) No tal, amigo mío, Pide amor, pide ternura, Pide los versos divinos De vuestro genio. Ea, vamos, Vamos al baile, queridos.

(Se van todos los cortesanos; Sméton quiere seguirlos, y luego se contiene).

## ESCENA II

SMETON.

Esperad.... ¿ Qué voy á hacer? ¡Oh! ¡maldita sea mi estrella! Ni aun puedo morir por ella; Callar debo y padecer.

Y es cierto que la amo, sí: Yo la idolatro, la adoro; Su sonnisa es un tesoro, Es el cielo para mí.

El cetro y pompa real, ¡Oh, cuánto son inferiores De sus ojos brilladores A la luz angelical!

Sobre su célica frente.
Brilla un genio soberano:
Marcóla Dios con su mano
Para hacerla omnipotente;

Y dijo à la humanidad:
"¡Ved en el mirar divino
De esa mujer, el destino
Del justo en la eternidad!"

Y yo, misero de mi, Que siempre estoy á su lado Para amarla, ¡desgraciado! Sin esperanza naci:

A ver sin cesar en ella
Un objeto sacrosanto,
Y à regar con triste llanto
De su hermoso pie la huella;
Mas su rostro encantador
Por mi mano retratado,
Siempre en mi pecho guardado,
Es mi delicia, mi amor.

(Saca un retrato que trae oculto en el pecho, y pendiente de una cadena de oro.)

Ven, soh sacro talismán, Ven y consuela mi alma, Tu poder mágico calma Mi desventurado afán!

Deja que el labio abrasado De un esclavo que te adora, En tu frente seductora...

(Desde antes de los tres últimos Cromwell se ha acercado con precaución detrás de Sméton, y ha visto el retrato de la reina; después se retira con cuidado y le habla á Sméton.)

### ESCENA III.

### SMETON, GROMWELL

Cromwell.—Cuidado, Smeton, cuidado. Sméton.—(Sorprendido.)

¡Cielos! el ministro... Y bi n. v romwell.-

¿Por qué os sorprendéis así? ¿Contemplábais el objeto. De vuestro amor? blien, vivid, Y amad: tal es el empleo De la juventud feliz.

Ese es sin dúda el retrato.

Del hermoso serafin

Que preside vuestra suerte:

Que le mire permitid.

Sméton.—Conde de Essex, dispensadme: (Ocultando el retrato.)

¿Si?

Este es mi secreto.

Cromwell.—

Pues guardadio: sois discreto. (Es tarde, que ya lo ví). Pero la reina os buscaba; Parece que os quiere oir Cantar: sabéis lo que gusta De vuestra voz: pronto id, Que no es justo retardarle Este placer.

Sméton.—(Tomando su sombrero.)
Permitid...

Cromwell.—Id con Dios, hermoso joven; Sed en amores feliz.

(Váse Sméton.)

### ESCENA IV.

#### GROMWELL.

Mancebo incauto, ya estás En el borde y no lo ves; Con un sólo paso más, Horrible abismo verás Abierto bajo tus pies.

¿Tú amas á la reina? sí: ¿Y ella te ama? tal vez no; No importa; un retrato ví Que es una arma para mí Una arma que busco yo.

Reina orgullosa, insultado En público fui por vos, Por mi origen ignorado; Pues bien, quedaré vengado, Y muy pronto ; vive Dios
El plebeyo se alzará.
Este gusanillo vil,
De una reina triunfará:
Serpiente se tornará
Este mísero reptil.
Enrique llega: ; valor!
El apasionado está
De Lady Seymour. ; Oh, amor!
Tú serás mi vengador:
Ana Bolena caerá.

### ESCENA V

#### CROMWELL, ENRIQUE VIII.

Enr.—Cromwell, yo te buscaba: ¿has visto (á Juana?

A esa Juana Seymour, á esa henmosura En cuya frente pura Brilla el pudor con todos sus encantos. Jamás, jamás tan bella, Conde, me pareció como este día:

Attónita mi vista la seguía;
No he podido apartar mis ojos de ella:
Un impulso secreto, sobrehumano,
Un mágico poder irresistible
Arrastra á tu potente soberano,
Y Enrique VIII que á la mar domina,
A cuyo cetro el murido viene estrecho;
Cediendo al fuego que le abrasa el pecho,
A una débil mujer la frente inclina.

| Cromwell, ella será tu soberana.          |
|-------------------------------------------|
| Cromwell.—; Y Ana Bolena?                 |
| Enr.— ¡Calla! ¡Ana Bolena!                |
| La tempestad sobre su frente truena:      |
| Ella es culpable, Cromwell: esa Ana.      |
| En quien mi honor depositaba un día,      |
| Es infiel.                                |
| Cromwell.— : Es infiel?                   |
| Enr.————————————————————————————————————  |
| Que mis ojos cubría, y aclarando          |
| Se van ya mis sospechas: ya la corte      |
| Su liviandad murmura.                     |
| Cromwell.— ¿Y el objeto                   |
| De su culpable amor, ¿ quién es?          |
| Enr.— Son muchos                          |
| Los que se nombran: Bréretron, Sméton,    |
| Su mismo hermano, joh, condel ¿lo cree-   |
| (ríais?                                   |
| Ye lo descubriré, y entonces i tiemble,   |
| Tiemble el objeto de las iras mías!       |
| Cromwell.—¡Rochford, su mismo herma-      |
| (no! ¿ y es creible?                      |
| Enr.—; No has observado tú, no has descu- |
| (bierto                                   |
| Alguna cosa que aclarar consiga           |
| Del todo la verdad?                       |
| Crom.— Mi soberano,                       |
| Os debo lo que soy: el labio mío,         |
| Nunca os hará traición. Ana Bolena        |
| Yo la amo y compadezco su destino;        |
| Pero ahora mismo                          |
| Enr.— Acaba pronto, y deja                |
| Calderón 39                               |

| De piedad esa mascara engañosa;           |
|-------------------------------------------|
| Ye te conozco, Cromweell. Habla al punto, |
| Y háblame con franqueza.                  |
| Cromwell.— En este instante,              |
| De la música huyenda y del bullicio,      |
| En esta sala Sméton se encontraba         |
| A un retrato de lágrimas cubriendo.       |
| Era el de vuestra esposa                  |
| Enr.—; Cómo!                              |
| Cromwell.— El mismo:                      |
| Pude verlo mmy bien sin ser notado;       |
| Si V. M. pretende ahorami !               |
| Comprobar la verdad de mis palabras,      |
| Haga llamar á Sméton: de su cuello-       |
| Una cadena pende de oro puro:             |
| En su extremo hallaréis eserretrato.      |
| Yo me indigno, señor, al acordarme;       |
| Lo ví, y callé, que sólo á vos os toca,   |
| Tamaña injuria castigar: llamadio,        |
| Llamad á ese traidor: vuestra justicia    |
| En su cómplice y él, sin piedad caiga     |
| Enr.—Basta, Cromwell, no pido tus conse-  |
| (jos;                                     |
| Sé lo que debo hacer.                     |
| Cromwell.—; Oh, cuán distinta             |
| Es de la reina, la inocente Juana!        |
| Sin artificio, sin doblez alguno          |
| Su puro corazón en sus miradas            |
| Se está leyendo.                          |
| Enr.— Si, su duice nambre                 |
| Me hace olvidar á todo el universo.       |
| Caiga la que mi honor ha mancillado,      |
|                                           |

Y Juana suba de Inglaterra al solio. Escucha, conde, ya hace muchos días Que me ocupa una idea. Enrique Percy, El conde de Northumberland, amaba A Ana Bolena, y pienso que contrajo Esponsales con ella, antes que al trono Fuese llamada: si esto fuese cierto Mi matrimonio es nulo.

Cromwell.—

Si.

Enr.— Y entonces Puedo unirme con otra. El conde se halla En sus estados, lejos de la corte. Haz que le llamen, Cromwell.—Cromwell.—Vioy al punto.

#### ESCEŅA VI.

, Dichas, UN PAJE.

Paje.—De Northumberland el conde.

De llegar, señor, acaba,

Y hablaros desea.

Enr.— ¿El conée?
¿Qué casualidad tan rara
Le conduce en tal momento?
Que pase al punto (Vase el page.)
¿Qué causa

Le puede traer? Ha tiempo Que de la corte se aparta. Cromwell.—V. M. al punto Lo sabrá: ya se adelanta.

### ESCENA VII

### Dichos, ENRIQUE PERCY.

Enr.—Noble conde, llegad: ¿á qué debe-

El placer de miraros este día? Percy.—Señor, ved la tristeza en mi sem-(blante,

Mirad en él la fúnebre noticia De que soy mensajero: la princesa Vuestra primera esposa, Catarina, La augusta desterrada, ha muertz. Enr.—; Ha muerto!

Percy.— Terminó su carrera de (desdichas.

Y yo os traigo, señor, su despedida. Siempre noble y magnanima, ni un punto Desmintió su virtud: era la misma En su lecho de muerte, que en el trono Fn que Inglaterra la admiró algún día. Fnr.—; Buena mujer! Por su piedad in-

El Eterno en su seno la reciba.

Percy.—No hay duda: ya su espíritu celeste
En las regiones de la luz habita:

Mucha fué su virtud: amargo llanto
Inundó largo tiempo su mejillas:

Privada de su rango, desterrada

Del trono augusto de que fué tan digna; Privada, en fin, de todo lo que amabá, Y á vivir entre angustias reducida, Jamás su labio articuló una queja, Y al cielo, generosa, le pedía Que sobre su hija y sobre vos vertiese Con franca mano inacabables dichas: Tal vuestra esposa fué: ya al acercarse: El término temprano de su vida, Se dignó suplicarme que viniese Para recomendaros á su hija. He cumplido, señor, sus voluntades: Extended vuestra mano compasiva A esa niña inocente, protegedla; Recordad que sois padre de María. Aquí queda mi encargo terminado: Permitidme volver. Será cumplida -Enr.— La voluntad de Catarina, conde; Mas retardad aún vuestra partida. Cuestiones de importancia quiero haceros: Vedme en palacio el venidero día. Percy.-Vendré à veros, señor. El cielo os guarde. Enr. Percy.—El proteger se digne vuestra vida.

11 11 11 11

#### **ESCENA VIII**

CROMWELL, ENRIQUE VIII.

Enr.—Haz, Cromwell, que cese ya
Ese baile, esos acentos:
De la pobre Catarina
La memoria respetemos.
Mañana, conde, mañana
Será un dia muy funesto
Para muchos: mi justicia
Alzará un brazo de hierro;
No habrá piedad; desgraciados
Los que aparecieren reos!
Cromwell.—La reina llega.
Enr.—
Su vista

Me sirve ya de tormento.

#### with CESCENA IX

Dichos, ANA BOLENA, JUANA SEYMOUR. ISABEL, DAMAS, GORTESANOS, SMETON,

Ana.—Señor, ¿vos tan retirado?
¿Vos tan triste?
Enr.—(Con sequedad.)
St, no tengo
Motivos para alegrarme.
¿Sabéis, señora, que ha muerto

| Vuestra reina?                  |
|---------------------------------|
| Ana.— ¿Quién?                   |
| Enr.— La heroica                |
| Catarina, da que un tiempo      |
| De Inglaterra sobre el trono    |
| Fué de virtudes modelo.         |
| Ana.—Si la princesa de Gales    |
| No existe ya, sabe el cielo     |
| Que siento su muerte.           |
| Enr.— Sí,                       |
| Sin dificultad lo cres,         |
| Porque sois tan compasiva!      |
| No hace en verdad mucho tiempo  |
| Que aquí mismo en esta sala     |
| He visto una prueba de ello     |
| ¿No me entendéis hoy? Mañana    |
| Que me comprendáis espero.      |
| Ana.—: Mañana? señor, mañana    |
| Está dispuesto un torneo        |
| En Greenwich.                   |
| Enr.—; Cómo, señora!            |
| ¿Se ha convertido mi reino      |
| En teatro de festines,          |
| Músicas, bailes y juegos?       |
| Diferidlo.                      |
| Ana.— No es posible,            |
| Señor; todo está dispuesto.     |
| Norris, Bréreton, mil otros     |
| Están ya en Greenwich, y espero |
| Que consentiréis.               |
| Cromwell.— (Aparte.)            |
| ¿Qué importan                   |

Unas horas más ó menos?

De Greenwich hasta la Torre

De Londres, no está muy lejos.

Enr.—Dices bien. Sea, señora,

Como vos queráis. Tendremos

Mas tiempo de hacerlo todo

Con calma. Guárdeos el cielo.

(Váse.)

### ESCENA X

Dichos, menos ENRIQUE VIII.

Ana.—Despejad: Cromwell, oid.

(Vanse todos, menos Cromwell.)

¿Por qué causa el rey se muestra

Tan severo? ¿lo sabéis?

Cromwell.—¿Qué queréis que os diga, oh

(reina?

De Enrique VIII!... Una nueva Pasión tal vez... qué sé yo! Recordad que Ana Bolena, Dama era de Catarina, Y hoy en su trono se sienta: Vos tenéis hermosas damas; Lady Seymour es muy belia: No puedo explicarme más; Entended, si sois discreta: Guárdeos Dios. (Váse.)

#### **ESCENA XI**

#### ANA BOLENA.

[Cielos! ; qué oi! Era cierto mi temor: ¿El rey tiene un nuevo amor? Desventurada de míl ¿O ese ministro feroz, Ese Cromwell infernal, Lo supone por mi mal? Es una venganza atroz; No puede ser, no será; El rey me ama todavía, Calma el temor, alma mía, Mi hermosura triunfará. ¿Pero esa Juana, esa Juana Es por acaso tan bella, Que el rey me deje por ella? Puede ser, ¡duda inhumana! Despreció Enrique por mí A su esposa Catarina; Quizá el cielo me destina Una suerte igual, ¡ ay ! sí. De esta princesa la muerte Es una lección terrible. Fuí á su dolor insensible... Yo tendré la misma suerte: Ana olvidada será; Pero no; ¡qué desvarío!

Caldein- .460

Levántate, orgullo mío;
Mi hermosura triunfará:
Y pronto al monarca inglés,
Por mi beldad arrastrado,
Le veré al fin humillado
"Pedir perdón á mis piés."



### ACTO SEGUNDO.

### BL : U NO.

Soberbio gabinete de Ana Bolena, adornado con magnificencia: á la derecha del foro un forte-piano; á la izquierda una mesa pequeña y un sillón forrado de terciopelo; encima de la mesa estará la corona de la reina, y á los pies del sillón un gran cojín de tercicpelo; en el centro del gabinete, una puerta con gran colgadura, que se supone conduce á la demás piezas de palacio. En el costado izquierdo, otra puerta también con colgadura.

#### ESCENA I.

#### ··· ROCHFORD, ANA BOLENA:

Roch.—Horrible tempestad nos amenaza, Hermana mía: ese fatal ministro, Ese Cromwell cruel, se ha conjurado Contra nosotros.

Ana.— Sí, su orgullo herido Por mi desprecio, la venganza anhela:

Vil mezcla de bajeza y de perfidia Es ese hombre seroz; nada perdona l'ara perderme: el rey dócil escuha Sus horribles consejos; pero tiemble! Enrique me ama aún. Roch.— ; Oh, hermana mía! Tai vez te engañas; esa dama tuya, Esa Juana Seymour, dicen que á Enrique Ha sabido agradar: Cromwell fomenta Esta nueva pasión, y pronto acaso, Ana Boleno bajará del trono, Como bajó la reina Catarina. Se te acusa de un crimen horroroso:... De adultera! Ana.—; Gran Dios! Rochford, ¿quién pudo Fsa palabra pronunciar? Enrique, Roch.— El mismo rey se dice que te acusa. Tus ligerezas se han interpretado Como muestras de amor: en el torneo, Ayer mismo en Greenwich, cuando dejaste Tu pañuelo caer, Cromwell ha dicho Que era señal de tu pasión á Norris. El rey se retiró con el ministro Lleno de indignación: yo tiemblo, Ana; A mí mismo me acusan, ¿lo creerías? De un criminal amor á tu persona. Ana.—¿ Conque también de incesto se me Tú deliras, Rochford; el mismo infierno No pudiera inventar tan vil calumnia. Me haces temblar! jescucha! en esta no-(che....

Será un aviso del airado cielo? Me estremezco, Rochford: ¡visión horrible De mi imaginación se apoderaba! ¡Sueño espantoso que olvidar procuro, Y no puedo olvidar! Oyelo, y tiembla.

Yo soñaba que el trono ocupando A mis pies la Inglaterra veia: Todo en torno á mis ojos reia, Todo en torno era dicha y amor: Cetro de oro en mi mano brillaba, La corona adornaba mi frente, Un gran pueblo á mi voz obediente, Escuchaba temblando mi voz.

Mil guerreros, mil hénoes ilustres, Mis caprichos humildes servian, En mi risà su gloria veian, Y venían mi mano á besar: En mil partes mi nombre grabado, Centellaba entre piedras preciosas, Y sentí de jazmines y rosas Dulce aroma en el viento bajar.

Mas, ¡oh, Dios! esta atmósfera pura, De zafiro este cielo esplendente, Roja nube cubrió de repente, Que torrentes de sangre vertió: Un relámpago lívido alumbra De la tierra el funesto desmayo, Y retruena mil veces el rayo 'Con horrible funesto fragor.

La diadema que adorna mi frente En mi cráneo se ciñe, se hunde, Y mi cetro en mi mano se funde, Y me abrasa el ardiente metal: Y mi manto de púrpura y oro, Negro paño se torna de muerte: En horrible dogal se convierte, De mi quello el soberbio collar.

Se hunde el trono con hórrido estruen-(do,

Veo á mis pies una tumba cavada,
Y una mano asomar descarnada,
Que me muestra el sudario fatal,
¡Catarina! Era suya esta mano.
Ella, ¡oh Dios! maldiciéndome ha nuerto!
En sudor inundada despierto,
Sin poder á la calma tornar.
Roch.—¡Desventurada! tal vez

Se realizará este sueño:
La tempestad se aproxima,
Oigo resonar el trueno.
Tres días hace que sólo
Miro presagios funestos.
De Cromwell el regocijo,
Del rey el rostro severo,
El amor que tiene á Juana,
Todo, en fin, está diciendo
Que se aproxima la hora
De la muerte ó del destierro.

Ana.—No, tal vez, hermano mío,
No es tan grande nuestro riesgo.
¡Enrique me amaba tanto!
¡Y podrá en tan breve tiempo
Aborrecerme?; imposible!
No, Rochford, yo no lo creo.

Hace tres dias me hablaban Con el cariño primero: Antes de ayer en el baile Y en el crítico momento De que la muerte et ouchaba De Catarina, el torneo De ayer le anuncié; quería. Que se suspendiese, y luego Que le rogué, á mis instancias. Condescendió; sí, yo pienso Que consevo todavía Sobre su alma el mismo imperio. Dicen que à Lady Seymour Ama Enrique; no lo creo: Es obra de Cromwell todo, De ese odioso consejero. Cuando el rey mire mi llanto: Cuando con mágico acento Le recuerde aquellos días, Aquellos dulces momentos De ventura, que en su alma Tantas delicias vertieron: Cuando me mire á sus plantas Invocando al Sér supremo Por testigo irrecusable De mi conducta, y el velo De la impostura se rompa; Cuando mire, en fin, mi afecto Siempre puro, inalterable, En mis lágrimas de fuego, ¿Quién duda que entre sus brazos Vaya á recibir el premio

De mi inocencia? ¡Oh, hermano1 Ligera soy, lo confieso: Educada en Francia, acaso La circunspección no tengo De una inglesa; ¿ mas qué importa? ¿Es menos puro por eso-Mi corazón? ¿Donde, donde De esos delitos horrendos Están las pruebas? ¡Malvados!: Yo con semblante sereno Desmentiré à los infames Ante todo el universo.

Roch.—¿Y tu inocencia qué importa, Si ya del rey el afecto No es el mismo?

Hermano mio, Ana.— No conocestel imperio Del llanto en una hermosura Oue se ha amado en otro tiempo. Roch.—¿Sabes que á Lady Seymour Ha llamado el rey?

Ana.-Yo creo! Que Cromwell la habrá arrastrado Tomando cualquier pretexto: Yo lo sabré en el instante. Lady Seymour.

Roch.— Yo te dejo En libertad: profundiza Su corazón. ¡Quiera el cielo Oue sea cierta tu esperanza Y mis temores inciertos!

(Váse.)

# ESCENA II

### ANA BOLENA, JUANA SEYMOUR,

\_ (que entra al mismo tiempo que sale Rochford. Ana se sienta en el sillón con mucha seriedad.)

Ana.—Acercaos no tembléis; Respondedme con verdad. Juana.—Siempre la sinceridad, Señora, en mi alma veréis. Cierto es que tiemblo al mirar. Vuestro semblante severo, Y saber, señora, espero, En qué os pude agraviar. Tiemblo, si, porque tal vez Sin saberlo os ofendí, Sin saberlo, joh reina! sí, A Dios pongo por mi juez. Ana.—(¿Tan joven y artificiosa Hasta tal punto seria? No puede ser.) Hija mia, Tù eres buena, candorosa: En tu noble corazón Sólo habita la pureza: Respóndeme con franqueza, Calma, Juana, mi aflicción. ¿El rey te ha llamado?

Juana.— Si,

Ricas joyas me ha mandado, Y el conde de Essex....

Ana.— (¡ Malvado!)
Juana.—Casi me ha arrastrado allí.

Dijo que era mi deber Dar gracias al soberano; Dudé yo: tomó él mi mano, Fué preciso obedecer.

Ana.—(Infame.)

Juana.— Ya en la presencia Del rey, tímida, turbada, Parecía condenada

Oue escuhaba su sentencia.

Yo no sé lo que senti Cuando el monarca me habló;

Pero el conde respondió

Con mucha bondad por mi:

Es el conde tan afable!

Ana.—(Se levanta furiosa, y se pasea por

el gabinete).

Mucho, si! ¿mónstruo infernal. Te abortó para mi mal El averno? ¡Miserable! ¿Posible es tanta bajeza? ¡Pero al rey le pasará Este capricho y caerá Ante mis pies tu cabeza! Tú volverás á la nada. Cromwell infame y traidor; ¡Tú temblarás al furor De una mujer ultrajada! ¡Veré á Enrique, le veré; Mis quejas escuchará.

Su gracia me volverá, Y al fin vengada seré! ¡Vengarme! vengarme yo. El tiene la culpa, él: Me obligan á ser cruel; Pero mo he de serlo, no! Venga ese ministro, si, Venga á implorar su perdón; Conocerá el corazón Que siento latir aqui. (Se sienta) Juana.—Tal vez sin saberlo yo, Señora, os habré ofendido: Si es así, perdón os pido. Ana.—Tú no me ofendiste, no me También tú, víctima enes : Como yo, de un vil engaño: Se conjuran en el daño de la De dos míseras; mujeres.; Juana, acaso no sabrás 💮 🗀 🖖 Lo que es ese brillo falso Del trono: de él al cadalso: Hay un paso, nada más. Hoy te quieren elevar Sacrificándome á mí; : Ay! también después á tí Te sabrán sacrificar. Juana.—Señora, yo, al esplendor Del tronomunca aspiré. Ana.—Lo sé, Juana, sí, do sé; 🖂 Abusan de tureandor: 11 1997 11 Mas la tempestad sombria Yo sabré al fin conjurar:

Lo espero: vuelva á reinar
En mi pecho la alegría.
Haz que entre mi corte aquí,
Y de Sméton los acentos
Disipen los sentimientos
De tristeza que hay en mí.
(Váse Juana.)

#### **ESCENA III**

#### ANA BOLENA.

Oh, sueño, sueño cruel!
Dejame por compasión;
No inundes mi corazón
Con tus recuerdos de hiel.
Siempre en mi memoria fiel
Está la visión fatal:
Siento en mi cuello el dogal,
Siento quemarse mi diestra;
Veo la mano que me muestra
El sudario funeral.

Pero no, no, sueño fué, Sueño que pasó veloz: Pronto este recuerdo atroz De mi pecho borraré; La calma recobraré; La duice paz, el contento; De la poesía al acento, Huirá la melancolía: Vuelva á reinar la alegría; Demos las penas al viento.

### **ESCENA IV**

ANA, ENRIQUE VIII, CROMWELL, Después SMETON, JUANA SEYMOUR, DAMAS Y GORTESANOS.

(Enrique y Cromwell aparecen en la puerta, á la espalda de Ana, y pasan rápidamente á ocultarse en la puerta del costado izquierdo.)

Crom.—Nadie nos ha visto entrad, Entrad, señor, y veréis (Comprobada la verdad.

Enr.—(Al pasar.)

¡Ana Bolena, temblad! Crom.—Pronto la conoceréis.

Ana.—Venid, señores, hoy siento
Una tristeza mortal:
Sméton, tu dulce acento
Disipe este sentimiento
Con su influjo celestial.
Mi joven poeta, dí:
¿Sabes alguna canción
Nueva?

Sméton.— Sí, señora, sí; Una hermosa letra oí, Que habla con el corazón: Está llena de ternura Es la voz de la verdad,

De una alma timida y pura, Que habla llena de amargura A su adorada beldad: Es de un pobre trovador Llengyde melancolia, opposit of the Porque à su constante amor, une El rango harto superior De su dama se oponía. Ana.—; Ella no lo amaba? Sméton.— 1997 1995 Ana—¿Sabia ella que era amada? Sméton.—El su cólera terrió; Gimiendo siempre, calló Su pasión desesperada. Ana.—El se debió declarar. Sméton.—Si era un pobre trovador, Y ella ocupaba un lugar

Tan alto, ¿podía esperar?.... Ana.—Todo lo iguala el amor: ¿No es verdad, hermosa Juana,

Que amor no conoce ley? Todo, su poder lo aliana, Y hasta la distancia es vana Que hay desde el vasallo al rey. Mas recitad la canción, Que muy hermiosa será Si la dictó el corazón.

Sméton.—Señora, esa es mi opinión, V. M. la oirá. (Se sienta, y recita la si(guiente.)

Es hermosa la diadema Que brilla en tu frente pura: Pero es más de tu hermosura

El bellísimo esplendor:

Yo quisiera, amada mia, Más y más engalanarte; Pero nada puede darte Un humilde trovador.

Toma el arpa con que canto Las hazañas de los reyes, Y de amor las dulces leyes, Y tu imperio seductor:

Yo no tengo más riqueza, Yo no tengo plata ni oro; He aquí el único tesoro De un humilde trovador.

Un poder irresistible Reina, hermosa, en tu mirada Y en tu boca nacarada La sonrisa del amor.

Brilla en tu cándida frente, Del cielo puro la calma: Tú eres la vida, tú el alma De este humilde trovador.

Yo te apo sin esperanza, Tú eres una gran señora, Yo soy un triste que llora Su desventurado amor.

Y á pesar de la distancia A que nos puso la suerte, Te ha de amar hasta la muerte "Este humilde trovador."

(Se levanta.)

Ana.—Hermosa letra, y sin duda

1

La habéis recitado bien. Sméton.—Por vuestra bondad, señora. Ara.—Algún premio merecéis: (Le da un anillo, que él recibe de rodillas.) Esta sortija tomad, Sméton. Sméton.— ¡Tanta merced! ¿Una sortija, señora, De vuestra mano? oh placer! (Sale y Cromwell.) Enc.— También yo quiero, buen paje, Danos algún premio. Todos.— ¡El rey! (Se pone Ana en pie.) Ana.—¡Señor!.. Me alegro, señora, Enr.-Que tan divertida estéis; Mas permitidme premiar Al paje. Conde de Essex, Traed lo que os dije. Sméton, (Váse Cromwell.) Otra habilidad tenéis De que no me habéis hablado: Sois un buen pintor también. ¿ No lo sabéis vos, señora? Ana.—No, Enrique. (A Sméton.) Enr.— Dejadme ver Ese retrato que al cuello En la cadena tenéis. Sméton.— (Turbado.)

Yo... señor...

Enr.—Sois muy modesto, Dádmele: miradlo, es (Se lo arrebata y enseña á la reina.) El vuestro, señora.

¿El mío? Ana.—

(Con risa maligna.) Enr.—

¿Conque vos no lo sabéis?

Ana.—(Arroja á Sméton una mirada sev 3ra y éste se echa á sus pies.) No señor.

; Ah! perdonadme: Sméton.— Vedme, reina, á vuestros pies. Sin saberlo vos, señora, Sin saberlo vos, osé Retratar vuestras facciones.

(Aparece Cromwell con soldados.)

Enr.—: Ya estás aqui, Cromwell? Bien; Prended á la reina, á Sméton, A todos cuantos estén Comprendidos en la lista Que arreglábamos ayer.

Ana.—¿ Qué es esto, señor? oidme. Enr.—La cámara oirá después Vuestnos descargos.

(; Gran Dios! Ana.-Aviso mi sueño fué.)

Enr.—Tú de todos me respondes, ¿ Lo entiendes, conde de Essex? Quita á Sméton ese anillo, Toma el retrato: veréis Si impunemente se ultraja A Enrique VIII. Sabed

Calderón --- 42

Que ha mucho tiempo examino Vuestra conducta, mujer.
Norris, Bréretron, Rochford, Os aman, todo lo sé.
Caerá en todos los culpables
La cuchilla de la ley.
A la Torre conducidlos.
Juana hermosa, no tembléis,
Que como la reina dice,
"Amor no conoce ley:"
De la vasalla al monarca.
Nada la distancia es. (Váse.)

# ESCENA V.

Dichos, menos ENRIQUE.

Ciom.—Reina, conmigo venid.
Ana.—Ya se cumplieron, traidor,
Tus esperanzas, ya triunfas,
Plebeyo infame y feroz.
¡Sáciate en tu triunfo, impio!
¡Tú que no tienes valor
De medir jamás la espada
Con aquellos que ultrajó
Tu lengua mordaz: por cierto
Te ha llenado de esplendor
Esta hazaña, miserable!
Crom.—No he tenido parte yo,
Y siento....
Ana.— ¡Cállate, infame

Que la cólera de Dios Te castigue.

Crom.—

¿Vamos?

Ana.—

Vamos,

Que no hay suplicio mayor Para mí, que tu presencia: Yo soy la culpable, yo, Que permití te elevaran Sobre tú vil condición.

Crom.—Gracias, señora.

Ana.— ¡Dios mio!

Qué sangre fria! joh furor!

Tú eres el genio del mal.

Crom.—Pues así lo queréis vos,

Lo seré por complaceros.

Ana.—; Te burlas de mi dolor!

Crom.— (Señala á los soldados.)

Estos señores aguardan,

¿Vamos?

Aná.—(Tirándole con un guante en la (cara.)

¡Confundate Dios!!1

~ . . • • .

.



# ACTO TERCERO,

Gran salón en White-Hall, donde habita Enrique VIII; grandes muebles, y entre ellos una mesa á la derecha con la corona del monarca, y otra igual á la izquierda con recado de escribir, y un gran sillón.

## ESCENA 1

ENRIQUE VIII, CROMWELL.

(El primero escribiendo, y el segundo á la puerta del salón.)

Crom.—Escribe: acaso se ocupa
En teológicas cuestiones:
Es en verdad muy extraño
El carácter de este hombre;
Tal vez está refutando
Aquel inmenso librote
De los Siete Sacramentos
Que escribió él mismo; joh pasiones,

Cómo jugáis con los reye De católico, tornose En protestante: mañana, Si lo exigen sus amores, Defenderá el Alcorán. Bien, así te quiere Cromwe'i. Enr.—(Viéndolo.) ¡Oh, Cromwell! ¿ya estás aquí? ¿Están cumplidas mis órdenes? Crom.—Si, señor, ya se hallan presos. Los cuatro gentiles-liantines De la reina. Bien; ¿quien falta? Crom.—Falta solamente el conde :: and De Rochford: no esta en palació; Pero irá pronto á la Policin labina Porque los guardias le birs dividido Enr.—¿ Qué dice el pueblo de Londres, De la prisión de la reina? Crom.—Todos, señor, reconocen Vuestra justicia. (Mirandolo) fijamente.) ¿Me adulas? (Bajando los ojos.) No, señor. : Cuidado, conde! Fnr.— ¿Y Lady Seymour, qué hace? Crom.—Lady Seymour es tan joven, Tan timida, que sin duda La habra aterrado este golpe De justicia. ¿Lo creeriais, Señor? Ha llorado. no or to direct

Enr.— Cnomwell, Haz que venga á mi presencia; Preciso es que sus temores Con la dulzura se calmen. Crom.—La inocente no conoce Su bien: el trono la asusta Enr.—Pronto probará sus goces. Haz que citen á los pares Que la cámara componen, Para decidir la suerte Hallarás en esta lista. (Le da un papci) Crom.—Se hará como lo dispone V. M. (Leyendo.) "El duque De Nonfolk preside." Este hombre, Aunque es tío de la reina, Está irritado, y supone, ... Que el crimen es cierto. Bien! "Suffolk, Worcester, el conde De Derby, Tomás Andley," Este es mi criatura, "Morley, Chinton, Cobhan, Windsor, Sands, Mordaut, Dacres el lord Pouiviz. Bień, muy bien! La mayoría Es excelente. Oh! el nombre De Northumberland también? (Tanto mejor: este conde... Es amante despreciado; Se vengará de ella.) Enr.— Cromwell, ¿Qué te parecen los jueces? Crom.—Pienso que todos conocen

Su deber: todos son rectos. Enr.—Que se circulen las órdenes En el instante; y no olvides Que vengan aquí Juana, conde. (Váse.)

# ESCENA II

#### CROMWELL,

Vuela, navecilla mia Con viento en popa. Qué júbilo! Ha llegado en fin el dia Que tanto tiempo anhelé:

Mira ya, reina orgullosa, Cómo este plebeyo mísero, Que tú hollaste desdeñosa, Hoy derriba tu poder.

Bajo mi triunfante planta Te mirará el mundo atónito: Así el genio se levanta Ayudado del rencor.

Vamos, nueva soberana, ;
Ocupad el trono espléndido;
Mas, cuidado, hermosa Juana!
Cuidado, que aqui estoy yo!

¡Cuánto he trabajado, cuánto! Lady Seymour es tan tímida! Fué preciso al ver su llanto, Esforzarme á no reir.

Es tan niña todavía, Tan inocente, tan cándida! Mas con la experiencia mía Será una gran reina, sí.

# ESCENA III

#### CROMWFLL, ROCHFORD.

Roch.—A buscaros he venido Hasta palacio, milord.

Crom.—También yo os busco, señor;
Encontraros dicha ha sido,
Y de no haberos hallado
Ciertas gentes que mandé,
Me admiro: acaso....

Roch. No sé:

Ya nos hemos encontrado; Mi nombre y el de mi hermana Habéis manchado, traidor; Yo soy un hombre de honor, Y ella vuestra soberana. Al rey quejarme no quiero, Porque cabakero soy, Y á vengar mis nombre voy Sólo como caballero. En vuestra casa os busqué, De ella hace poco sali: Pensé que estábais aquí, Y por fin os encontré; Y supuesto que inflamáis A quien vais más que vos, Pronto veremos por Dios,

Si con valor os mostráis,
O si para vuestra mengua,
Para vuestra confusión,
Tenéis corto el corazón
Y larga sólo la lengua.
Porque un hombre para hablar
Debe primero saber
Si puede al fin sostener
Lo que quiere aventurar;
Ni vuestra clase elevada,
Nada os podrá garantir,
Porque también sabe herir
En los ministros mi espada.
Dadme una satisfacción.

Crom.—Hablaremos más despacio: Ved que ahora estáis en palacio, De aqui vais á la prisión;

Pero si acaso, después

Pero cuanós más un dia Estaréis con vuestra hermana. Roch.—: Está presa también Ana?

Crom.—No hace una hora todavía:
Viendo estoy que no sabéis
Lo que en palacio ha pasado:
Toda la escena ha cambiado,
Señor conde, ya lo veis.
Privada de libertad,
A mi pesar, vuestra hermana,
Y una nueva soberana,

Según se dice....

Roch.-- Callad!

Crom.—Guardias.

Roch.— Sin duda el infierno, Hombre inicuo, te abortó, O á la tierra te mandó En su cólera el Eterno.

(Aparecen en la puerta los guardias.)

Crom.—Os perdono: con razón Habláis, señor conde, así.

Roch.—; Huye, apártate de mí, Ministro de maldición!

Crom.—Como ministro, la ley Debo à mi pesar cumplir; Yo la quisiera eludir; Pero asi lo manda el rev. Una ocasión vuestro labio En público me ultrajó; Mas no la recuerdo, no, Yo sé olvidar un agravio. Y que, en fin, en realidad ¿Qué venía á ser todo ello? Nada: que yo era plebeyo,. Y bien, esa es la verdad. Pero ved, señor, la suerte Qué injusta fue con los dos: Yo estoy junto al trono, y vos Tal vez cercano à la muerte. Pero si mi valimiento...

Roch.—; Y lo puedo tolerar! (Quiere sacar la espada: Cromwell hace una seña á los guardias, que lo sujetan.) Vamos, llevadme lá espirar

En un potro de tormento, ¡Sí, del abismo el hopror Prefiro al verte, malvado! Crom.—Seréis, señor, bien tratado, Porque sois "hombre de honor." Roch.—Sólo así puedes tener Tanta audacia; si estuviera. Libre yo, temblar te viera Como cobarde mujer. Haz que me maten, traidor: Pues si me librara un dia, Tu sangre no bastaria Para saciar mi furor. Ni quedar impune creas, Aunque muera yo, malvado, ... Que el cielo por fin cansado. Crom.—Llevadle.

# ESCENA IV

Maldito seas! (Váse.)

Roch.—

# CROMWELL

Señor conde, este es mi día;
Yo el vuestro sufrí con calma;
Fortuna es tener una alma.
Una alma...como la mía.
Es preciso activo ser;
Hay mil cosas que arreglar:
Una reina que quitar,
Otra reina que pover.

Pueblo, pueblo, qué lecciones! El rey juega con las leyes, Los ministros con los reyes... ¿Y lo sufren las naciones? (Váse.)

#### ESCENA V

# ISABEL PRESTON Y UN PAJE.

Isab.—Decid á S. M.

Que de parte de la reina

Vengo á verle.

Paje.— ¿Vuestro nombre? isab.—Isabel Préston. ¡Oh! quiera, (Vase el paje.)

Quiera el cielo bondadoso.

Que la triste Ana Bolena.

Recobre el favor de Enrique!

¡Quién de tan duro se precia,

Que al ver á esta hermosa joven.

Tan inocente y tan bella.

En aquella obscura torre,

Llanto de piedad no vierta?

Tal vez esta triste carta,

Esta carta cuyas letras.

Están regadas con llanto,

La gracia del rey le vuelva.

Gran Dios, extiende tu mano:

Dale á mis palabras fuerza.

#### ESCENA VI

EN a QUE VIII, ISABEL PRESTON.

Enr.—Lady Préston, bien venida.

Isab.—Ojalá que en hora buena Llegase, señor.

Enr.— Decid,

¿Qué os conduce á mi presencia?

Isab.—Permitid que de rodillas

Os haga, señor, entrega De esta carta.

Enr.— Levantad.

Isab.-No, gran rey: también mi lengua

Por la verdad, animada,

La verdad, no la elocuencia,

Quiere, si acaso es posible,

Dar á esa carta más fuerza.

Enr.—Levantad, os lo suplico.

Isab.—V. M. lo ondena.

Enr.—¿ Qué carta es ésta?

Isab.— ¿Es posible

Que desconozcáis la letra, La letra que en otros días Hizo palpitar con fuerza Vuestro corazón amante? Abrid la carta, y en ella Veréis el idioma santo Con que la verdad se expresa. Es de vuestra fiel esposa, De la triste Ana Bolena. Enr.—; Fiel!

Isab.—

(Hincándose.)

Sí, señor, yo lo juro
Por ese Dios cuya diestra
Al calumniador castiga;
Lo juro por mi existencia,
Por cuanto hay de más sagrado
En el cielo y en la tierra.

Enr.—Levantaos.

Isab.—(Levantándose.)

Yo he vivido Ha mucho tiempo con ella: Sus costumbres, sus palabras, Sus acciones más secretas He presenciado, y repito Que es imposible hallar pruebas Del crimen que se le imputa: Que la atroz maledicencia, Y la envidia y la venganza Por todas partes la cercan. Y, sin embargo, á excepción De una que otra ligereza Excusable, que ni crimen Ni aun falta llamarse pueda, No hallarán en su conducta Sino verdad y pureza. Por desgracia en todas partes Se alza el odio contra ella, Porque en su nombre, señor, Se han cometido violencias. Cuando el huracán combate A esta flor cándida y bella,

Que ninguna voz se alza
Para tomar su defensa;
Cuando entre prisiones gime
Sin un amigo siquiera,
¿ No le tenderéis la mano?
¿ En su favor no resuena
Alguna voz en el fondo,
Señor, de vuestra conciencia?

Enr.—Basta, Lady Préston, basta; Nada ya que hacer me resta: La cámara va á reunirse; Ella dicte la sentencia.

Isab.—Pero, señor...

Enr.— Basta, digo,
Y á la triste Ana Bolena,
Esto mismo que os he dicho
Repetidle por respuesta.
Guárdeos Dios.

Isab.— ¡Desventurada!

Ningún recurso le resta:

Sólo Dios le hará justicia.

¡Temblad, reyes de la tierra! (Váse.)

# ESCENA VII

# ENRIQUE VIII.

¿Qué clase de sentimiento Turba mi serenidad? ¿Es el amor? ¿ la piedad? ¡Acaso el remordimiento! Que Ana Bolena es perjura, Enrique? Quién lo asegura? Registra tu corazón. No; tu capricho es la ley, Hablan sólo tus pasiones, Y hay un Dios que las acciones Juzgará por fin del rey! Quisiera salvarte, Ana; Pero es á mí superior Este frenético amor...

# ESCENA VIII

# ENRIQUE VIII, JUANA SEYMOUR, CROMWELL.

Crom.—Aquí está la hermosa Juana.
Enr.— Llegad, bella Juana,
Dejad el temor:
Temeis mi presencia?...

Juana.—; Oh! temerla, mo; Pero....

Enr.— ¿Tiemblas, Juana?

Qué amable candor;

Más hermosa eres

Que el brillante sol:

Siéntate y escucha

Tranquila mi voz.

Juana.—¿En vuestra presencia? Enr.— Sí, lo mando yo. Crom.—El rey os lo manda, Y es vuestro señor.

Juana.—Obedezco.

Enr.-

- ¡Oh, Juana! De mi corazón Los ocultos senos A mostrarte voy. Joven, yo te amb; Pero esta pasión No es de afecto débil Centella veloz; Es un incurable Frenético ardor: Te amo, como aman Las flores al sol, A la madre el hijo... ¿Mas qué digo?'No, Para lo que siento No hay comparación. ¡Te amo, como ama El ángel á Dios! ¿Ves de esa corona El regio fulgor? ¿Ves ese respeto Que una gran nación 'Me ttributa?; Oh, Juana Por el esplendor De tus ojos bellos Los trocara yo! Sí, por un cayado De humilde pastor Dejara mi cetro,

347 Si tu corazón -En cambio me daba... Dukisimo amor! Respóndeme, Juana, Responde á mi-roz! Juana.—Señor, no merezco.... No digas, señor, Que tú eres mi neina, Yo tu esclavo soy. Ha llegado el día Que el cielo marcó Para que ocuparas: Un puesto mejor. De simple vasalla No es tu condición: Sube al trono augusto Que te brindo yo.

Enr.-

(Levantándose.) ¡Un trono!¡Qué escucho! ¡Un trono! ¡Gran Dios! Siento arder mi frente. Jamás la ambición, Jamás, pobre Juana, En tu pecho entró: .! Y ahora... de improviso... Tal declaración .... Me parece sueño; No sé donde estoy.

, .; · · ·

Crom.— (A la simplecilla Preciso es que acuda En su auxilio yo.) \*\*

Señor, la sorpresa Embarga su voz; Mas tantas bondades Pagará su amor: ; Oh! ntiraka, Cromwell: Con su agitación, Sus vagas miradas, Su hermoso color, Parece á mis ojos Celeste vision. Fantástica forma Que un mago invocé: Oh, sueño brillante: De dicha y amort w ¿Juana, di, me amas? Juana.— Pero... si.v. Gran Dios! ¡ No sé lo que digo! Crom.—; Lo escucháis, señor? Ospania. 11. Bien, basta: En otra ocasión b Hablarán sus labios Sin tanto rubor.

ESCENA IX

Diction, 41N PAJE.

Paje.—(Anunciando.)
El conde de Northumberland.
Enr.—Que pase. (Váse el paje.)
Y tú, joven hermosa, te retira:

Nos veremos después; pero entretanto Recibe de mi mano esta sortija.

(Se la pone.)

Juana.—Gracias, señor.

Enr.— Oh Cromwell más que

Siento arder en amor el alma mía.

# ESCENA X

ENRIQUE VIII, ENRIQUE PFRCY. (que entra al salir Juana y Cromwell.)

Enr.—Llegad, mi querido conde: Tengo gran placer de veros, Sabéis que os aprecio.

Percy.— Yo

Tanta bondad agradezco; Mas hoy, señor, á quejarme, Y sólo á quejarme vengo.

Enr.—; De quién, conde?

Percy.— De vos mismo.

Enr.—¿De mi mismo? no os entiendo./ Percy.—Bien sabéis, señor; que antes

De subir al trono excelso Vuestra infelice consorte (Que gime hoy en un encierro) Fué mi esposa prometida.

Enr.—Bien lo sé, conde, y sobre esto Quiero, como os dije ya, Ciertas preguntas haceros.

Proseguid.

Percy.— Yo amé á esa joven! La amé con tan grande afecto, One es difícil describirlo, Más difícil comprenderlo; Pues decir que la adoraba, Que ella fué el primer objeto Que encendió en el alma mía De amor el sagrado fuego, Que mi luz eran sus ojos, Su sonrisa mi recreo, Mi cielo su frente pura, Y mi música su acento, Son débiles expresiones De lo que sintió mi pecho; Que hay cosas que no se explicat En el humano dialecto. ' Sólo en Ana estaba fijo Sin cesar mi pensamiento, Como en la estrella del Norte Los ojos del marinero: De dia era mi esperanza, Mi ocupación, mi embeleso, Y de noche embellecía Mis dulcísimos ensueños.

Percy.—

Que no basto á encarecerlo.

Mi alma entonces se gozaba

En un porvenir risueño,

Que se disipó cual humo

A los impulsos del viento:

Vos, señor, arrebatasteis

Enr.—; Mucho la amabais.!

Todos mis goces á un tiempo; Todo, pues en sesa joven Se cifraba mi universo. Se ofuscó la desdichada Con el esplendor del cetro, Y por ocupar el solio,... Olvidó mi amor sincero: Este amor era tan puro, Tan fino, tan verdadero, Que si perderle sentia, Me consolaba á lo menos La idea de que era un trono De sus virtudes el premio. Su dicha, señor, su dicha Era mi mayor anhelo, Aunque yo sufriera en cambio Una vida de tormentos. Subió Ana Bolena al trono Entre públicos festejos; Yo, triste y desesperado, ... Partí para mi destierro. Qué me importaba la corte, Músicas, bailes y juegos, Si el alma del alma mía, Me arrebataron los cielos? Así he vivido, señor, Rogando siempre al Eterno Que sobre Ana derramase La dulce paz y el contento. ¿Y pensáis que el que la ha amado Oh gran rey! con tal extremo, Pueda tornarse en verdugo? (Saca un papel.)

Al ver este nombramiento
Que de recibir acabo
Para ser juez... i vive el cielo,
Señor, que toda mi sangre
Sentí en mis venas ardiendo!
Pensáis...? Pero no sois vo;
Es el ministro perverso
Que ha dirigido esta trama;
El solo quien ha supuesto
Que Enrique Percy podría.
Abrigar un sentimiento
Innoble, y que se prestase
A sus infames deseos.

Enr.—; Conde !:

Percy.-Si, seffor; suponen Que aquel pasado despreció De mi amor, á la venganza Conduzca mi airado pecho. Por Dios que no me conoce Quien tal infamia ha supuesto. Registrense los anales De mi familia, y en ellos Se verán, señor, virtudes, Heroicidad, altos hechos, Y en muchas generaciones No se encontrara un ejemplo De bajeza, ni una mancha Que empañe su brillo terso. De Northumberland los condes, Nobles siempre y grandes fueron; Y yo que heredé su nombne, También sus glorias heredo.

Aqui está, señor, mi espada Pronta para defenderos; Si es necesaria mi sangre, También, señor, os la ofrezco; Pero mostradme enemigos Dignos de mi noble esfuerzo, Empresas grandes mandadme, Que esta mano y este acero Ni subscriben una infamia, Ni hieren al indefenso. Nombrad para juez á otro; Pares hay en vuestro reino, Que con pureza y justicia Desempeñen este empleo, Sin tener para nehusarlo Los motivos que yo tengo. Pero querer que el amante Se convierta en juez severo, Y que en su alma resuciten Antiguos resentimientos, Es pretender que mi nombre Se cubra de oprobio eterno. Dispensadme.

Enr.— Os he nombrado
Porque sois, conde, muy recto
Y el triunio de la justicia
Es lo único que deseo.
Pero dejando esto á lado,
Decid, conde, sen aquel tiempo
Que amasteis á esa infelice,
Hubo acaso de por medio
Esponsales?

Fercy.

Fué un solo sencillo afecto;

Ni otro lazo nos unía,

Que un amor puro y sincero.

Enr.—Aceptad, pues, os repito,

Aceptad el nombramiento,

Sed superior á las voces

Del amor; así lo espero.

Este es un servicio, conde,

Que le haréis á todo el rein).

# ESCENA XI

(Váse.)

### PFRCY.

¡Qué calma! ¡Qué sangre fria! ¿Y pudo el rey un momento Imaginar que su intento Apoyase la voz mía?

El nombramiento de juez Acepto, oh desventurada! La verdad será escuchada, Y te salvaré tal vez.

Si: será tu defensor

El mismo á quien desprechaste:

Hoy que del trono bajaste,

Hoy te sostendrá mi amor.

Ah! si te puedo salvar,

Si hago respetar la lev

Si hago respetar la ley, Aprenda de mi ese rey Como se debe portar.

No me importa su furor;
Adule otro con bajeza;
Yo perderé mi cabeza,
Pero salvaré mi honor.



The state of the s The state of the s



# ACTO CUARTO.

ť,

### LA SENTENCIA.

Gran sala en la Torre, llamada "Sala del rey." En derredor una especie de estrado elevado, y circundado de una balaustrada: dentro de el asientos para los pares: en el centro, una especie de dosel con las armas de Inglaterra.

### ESCENA I

### CROMWELL.

Cromwell, unas horas más, Y tu obra será completa: Ya de los gentileshombres Se pronunció la sentencia. ¡Muerte! ¡Gran Dios! Esta sangre

Tai vez sobre uni cabeza Caerál Tiemblo, á pesar mio. A mi pesar se apodera · · · Cierta inquietud de mi alma.... Pero no; vanas quimeras. La fortuna se declara Por mí: cada instante aumenta Mi valimiento en la corte. Pronto esa orgullosa reina, Aquí mismo en esta sala Escuchará su sentencia. La cámara va á reunirse; Esa soberana nueva Me deberá su fortuna: Cuando en el trono ser vea, No puede olvidarse...; ah! si, Sí, no será la primera Que los servicios pasados Desconozca en la opulencia. ¡La suerte de un favorito Suele ser tan pasajera! Volseo también gozaba Una privanza completa: También como á mí del polvo El rey lo elevó á otra esfera, Y cayó al fin. Ese Enrique Tan inconstante se muestra En mujeres y en ministros, . . . . Que vivir temiendo es fuerza. Animo, Cromwell! De otros Te servirá la experiencia, Y de la fortuna instable Tal vez fijará la rueda.

# ESCENA II.

# CROMWELL, PER Y.\*

Percy.—Perdonad mi franqueza. La posición en que os veis Acaso no es duradera, Y de la misma manera Que subisteis, bajareis; Porque de un rey el favor Es sombra que pronto huye, Débil flor que se destruye Al vientecilio menor. Hombres de antigua mobleza El favor han obtenido, Y, sin embargo, han perdido El favor y la cabeza. Así, Cromwell, no podeis Sobre esta verdad cegaros, Y otros bienes procuraros Para este caso debeis. Porque hablando con verdad, Esas palabras, milord, De patriotismo y honor, Nada son en realidade Para vos, y apreciareis En más un rico diamante, Que esa placa deslumbrante Que sobre el pecho teneis. Crom.—; Me insultais? No, conde, no: Percy.-No tenemos un testigo, Os hablo como un amigo; Ni soy indiscreto yo: Hablad con franqueza, pues, Para que nos entendamos: Todos, Cromwell, procuramos

Nuestro privado interés.
En público no hablaremos
De esta manera jamás,
Pero es comedia no más
Lo que ante el público hacemos.
Grande riqueza teneis;
Pero muy mal adquirida,
Y en caso de una caída,
Vuestros bienes perdereis.
Vos debeis, Cromwell, busca;
Para este caso un amigo.

Crem.—Sí.

Percy.— Podeis contar conmigo, Si me quereis ayudar. No perdais esta ocasión: Además de mi amistal,

Ademas de mi amista 1, De mis bienes la mitad

(Saca un papel.)

Ved en esta donación. Vuestra será si quereis.

Crom.—¿Con qué condición, señor,

Debo obtener tal favor?

Espero que os expliqueis.

Percy.—Cromwell, tomad el partido De la reina.

Crom.— ¡No, jamás!

Percy.—Os daré mil veces más

De lo que os tengo ofrecido. Ya conoceis mi opulencia,

Vuestra será desde hoy;

Todos mis bienes os doy. Si defendeis la inocencia.

Cromwell, Cromwell, bien sabeis

Calderón. -- 46

Que no es Ana criminal; Decidlo en el tribunal, Y grande y rico sereis. Pero decidlo; por Dios, Salvad á esa desgraciada.

Crom.—No os puedo prometer nada Señor, lo siento por vos; Y pues buscais la franqueza, Os descubro el alma mía: Por perder á Ana, daría Mis bienes y mi cabeza.

Percy.—; Qué escucho!

Crom.— No hay esperanza, Señor.

Percy.— Me ciega la ira: Bárbaro! quién os inspira Tanto rencor?

Crom.-¡La venganza! Esa reina y sus parientes Mi destrucción meditaban. En público me ultrajaban Con sus longuas maldiciente Toda la corte rela Al ver mi ridiculez; Pues bien, ya llegó mi vez; Yo aprovecharé mi día. Era una lucha, señor: Si yo la hubiese perdido, Tal vez no se hubiera oldo Una voz en mi favor: Como un perro hubiera muerto, De todos menospreciado; Pero, señor, he triunlado,

Me aprovecharé por cierto. Percy.—Reflexionadlo: yo espero

Que mudareis de opinión.

Crom.—No: mi etenná salvación

Porque cambie, no la quiero.

Percy.—; Hombre bárbaro y criiel, Hombre de sangre y hornor! ¡Tú provocas mi furor! ; Guardate, infeliz, de él! Tú soberbia aniquilada, 📑 Tu odioso nombre en olvido. Y tú á polyo reducido 😘 Quedarás si alzo mi espada. S Y pues prefieres así Mi furor á mi amistad. ¡Tiembla! Ya la eternidad Se está abriedo para ti. La sangre que se derrama Por tu culpa, se alzará, Y tus huesos quemará Como abrasadora llama: La cólera del Eterno

Calerá solbre ti, malviado,

Y allá en su seno abrasado

Te recibirá el infierno.

Crom.—No extraño vuestro furor: Si en mi poder estuviera....

Percy.—; Y no te veré siquiera,

Triste objeto de mi amor?

Crom.—(Esa rica donación,

¡Cómo dejarla escapar!)

Percy.—(Ana, por ti á suplicar Me abato en esta ocasión.)

Cromwell, debeis dispensar Mi funesto frenesi, Tened compasión de mis-¿ No sabeis lo que es amar? Os suplico por el cielo, Ya que tanto os obstinais, Que al menos me concedais Dar á esa infeliz consuelo. Para entrar á su prisión; Dadme una orden, os lo pido Con llanto y agradecido. Os cedo esta donación. (Se la da.) Tomada: no me la ceis, Cromwell, no me la volvais. La orden, la orden, ¿me la dais? Crom.—No soy mármol, la obtendreis. Percy.—; Gracias, gracias! Ana mía, Mía la desgracia te ha hecho: Yo te estrecharé á este pecho, Que tú rompiste algún día. Yo suspiraré contigo, Yo recibiré tu llanto, Consolarán tu quebranto Las lágrimas de un amigo. Crom.—Los pares van á llegar; Moderad vuestro dolor. Percy.—Triste objeto de mi amor, ¿Y no te podré salvar? ¡Tormento, tormento atroz! ¡ Mundo injusto, mundo impío! La hora va á llegar, ¡Dios mío! Dale elocuençia á mi voz.

# ESCENA III

Dichos. EL DUQUE DE NORFOLK.

(Algunos pares que van llegando progresivamente, durante esta escena.)

Nor.—Guardeos Dios: señor conde, Mucho me complazco en veros. Hace tiempo que en la corte No habitais, Enrique.

Percy.— Es cierto.

Me disgusta tanto el mundo,

Que he preferido el destierro.

Nor.—; Tan joven!

Duque de Norffolk, Percy.— Desde los años primeros De mi existencia, he probado El cáliz del sufrimiento. Dukisimas illusiones Me halagaron en un tiempo: Pero pasaron, pasaron Tan rápidas como el viento. Un destino inexorable Vino con mano de hierro A romper mis esperanzas, A despertarme del sueño. Mis ojos vieron entoncés, En su aspecto verdadero Del mundo las ilusiones, Y su falsedad huyendo

En mis tierras he vivido, . Donde no miro á lo menos, La perfidia y las maldades De que la corte es el centro. Nor.—Joven, de vuestra familia,

Sois el unico heredero:

La gioria debe animaros. Percy,—; La gloria, señor? ; Es cierto! Yò probaré que soy digno Del nombre de mis abuelos. El valor y la justicia Siempre de mi casa fueron Las principales virtudes: Yo las tendré, lo prometo: Animado de la gloria. Haré escuchar mis acentos En favor del desgraciado.

Me vereis, duque, muy presto

Desafiar los furores

De un rey irritado y ciego.

Nor.—Qué decis?

Percy.— Que no es culpable Ana Bolema. Yo espero Que vos también, señor duque, Unireis vuestros esfuerzos A los mios, y salvarla Acaso conseguiremos.

Nor.—¿Salvarla, milord?; salvarla! ¿Estais en vos? ¡Vive el cielo, Que no será! Por lo mismo Que es mi parienta, deseo Que lave su sangre impura La deshonra que ha cubierro.

El nombre de mi familia. Sepa, conde, el mundo entero, Que inflexible en la justicia, Fui superior al afecto.

Percy.—El crimen no está probado, Señor.

Nor.— Uno de los reos

Ha. confesado.

Percy. Qué escucho!

Nor.—No lo dudeis, conde: Sméton Lo ha dicho todo.

Percy.— :Imposible!

Nor.—; Yo, señor conde, no miento! Mi cabeza ha emblanquecido En la virtud; más respeto Se me debe.

Percy.— Yo no digo
Que mintais; pero sostengo
Que estais engañado, duque.
Esa confesión de Sméton
Será del míame Cromwell
Algún artificio nuevo.
La promesa de salvarle

La vida, tal vez lo ha hecho Decir cosas que no existen.

Nor.—Bien: ha llegado el momento De decidirlo: ya el número De pares está completo. Ana Bolena bien pronto Aparecerá: la oiremos.

Percy.—: Tú que eres verdad y vida, Salva á la virtud, Dios bueno!

Nor.—; Hola! pónganse las guardias. Nuestras sillas ocupemos. Crom.—(A un par).

No olvideis, milord, lo dicho.

(A otro).

Contad con aquel empleo.

(A otro).

El rey es muy generoso,

Y está de vos muy contento.

(Ocupan todos sus asientos sóbre el balaustrado; se abré la puerta grande del salón; se colocan centinelas en ella, asi como en los extremos de la sala.)

Non.—Abrase la sesión. Ilustres pares, Ya el motivo sabeis que os ha reunido; Ana Bolena, reina de Inglaterra, Se encuentra hoy acusada del delito Espantoso y terrible de adulterio: El lustre del Estado, el puno brillo De la corona, la moral sagrada, El nombre de Inglaterra, el honor mismo

De vosotros, Milores, se interesa En que probado el crimen, sin castigo

No quede, con escándalo del mundo. Cada uno de vosotros habrá visto

La causa, con la calma y la prudencia Que exige el caso: oigamos al ministro;

Después à la acusada, y vuestros votos Recibiré por fin. ¡Ilustres hijos

De Inglaterra! ; que el cielo os aconseje! Obrad sin prevención. Hable el ministro. Crom.—Doloroso es, Milores, en tal causa

Ser el acusador: el labio mío

No sé si articular podrá las voces Que por orden del rey debo deciros. Esa reina es tan bella, tan graciosa,
Tiene en torno de si tal atractivo,
Que parece imposible que su alma
Haya sido capaz de dal delito.
Así el rey lo juzgaba: mucho tiempo
Hace que con prudencia y con sigilo
Sigue los pasos de su infiel esposa.
La noble alma de Enrique no ha querido
Obrar con ligereza; el adoraba
A esa infeliz mujer: yo era testigo
Del amor que el monarca le tenía.
Un esposo jamás hubo tan fino
Como Enrique lo, fué. Pruebas muy gran(des.

Pruebas irrefragables del delito Han sido necesarias á irritarlo. Enrique, largo tiempo los oídos Cerró à la acusación; pero en la corte Con escándalo grande, en mil corrillos Se murmuraba ya de su clemencia. Indagar el origen iné preciso, De estas hablillas, y encontró las pruebas. En la causa, milores, habreis visto Varias declaraciones, que contestes Prueban los vehementisimos indicios De! crimen de la neina, y finalmente, Mirad este retrato y este anillo Por el rey mismo á Sméton arrançados. Ellos prueban, milores, el cariño Que à su paje tenia Ana Bolena. El mismo Sméton francamente ha dicho Por su propia conciencia estimulado, Que de la reina fué correspondido.

Calderón.-47

Percy.— Y esa déclaración donde se en The Country of Country? Crom.—La retractó al momento, seducido Por agentes tal vez de Ana Bolena. -Mi narración, mílores, he concluido: Decidid este asunto: el rey espera De vuestra rectitud un fallo digno. Percy.-Nobles pares, wid: la verdad santa, La verdad sola dieta mis acentos. Ana Bolena tiene acusadores, Pero no un desensor de sus derechos. Examinad con rectitud la causa, Examinadla, jueces; que ni el miedo, Ni la lisonja vil, en vuestras almas Influyan en tan crítico momento. Aquel que tenga una alma tan mezquina, Que la verdad sagnada conociendo Tema irritar al rey, y la justicia Tuerza tal vez por tan innoble miedo, Deje la vestidura nespetable, Y desocupe el elevado asiento, Que yo no temo al rey ni á sus ministros: Sólo la infamia y la vergiienza temo. ¿Culiles las princhas son de este delito Que en la reina suponen? Yo no veo Sino sospechas, y sospechas vagas, Calumnia y nada más: he aquí el proceso. ¿Qué dicen los testigos? que la fian visto Reir con Waston, elogiar a Sméton, Que al caer en Greenwich el bravo Norris. Echó sobre él la reina su pañuelo: Que han visto algunas veces á su hermaJunto à la cabecera de su lecho, ¡Grandes pruebas, por Dios! ¿Y ese (retrato

Que el rey halló de Sméton en el cuello, Y esa sortija de que tanto alarde Ha hecho el ministro, son los documentos Que prueban el delito? ¿Desde cuándo Es vedado á uma reima dar en premio Una sortija suya, estimulando De algún poeta ó músico el talento? Si esta acción un motivo menos noble Tenido hubiese, hiciérala en secreto, No ante toda su corte, que el delito La soledad procura y el silencio. ¿Y ese retrato?....Fuerza es confesarlo: El rey tiene un bajisimo concepto De los nobles Ingleses que me escuchian, Si alegar quiere como prueba este hecho. Si sin su aprobación se le retrata, O con ella también, ¿qué prueba esto? Dése una nueva ley, y en adelante Lleve siempre la reina con un velo Cubiertas sus facciones. ; Ah, milores! ¿Y estas las pruebas son?; viven los cie-\_ (los!

Que si por esta acusación se juzga Sin agregar mejores fundamentos, La sangre de esa victima infelice Caerá sobre vosotros, y el Eterno Terrible cuenta os tomará algún dia. Jueces, temed su tribunal tremendo; Temed el deshonor de vuestro nombre; Temed la excecración del universo. Nor.—Que se presente al punto la acusada, Y lo que tenga que decir ouremos Para fallar mejor: vos entretanto Las suertes repartid. Percy.— Piadoso cielo, Qué horrible situación! Dignate danne Para mirarla sin morir, esfuerzo.

### ESCENA IV

Diches, ANA BOLENA.

(Que aparece seguida de sus damas, entre las que están Lady Seymour é Isabel Préston; Ana vestida de negro y cubierta con un velo megro.)

Nor.—Lilegad, señora: ya el crimen

De que os acusan sabeis.

Ana.—Sí, señor.

Nor.— Los nobles pares

Que ha comisionado el rey

Para juzgaros, os oyen:

Si defenderos quereis,

Hablad; pero hablad, señora,

Con candor y buena fe;

De este modo el soberano

Os perdonará tal vez.

Os perdonará tal vez.

Ana.—; Perdonar? ¿ De qué delito?

Sí por crimen entendeis,

Milores, leves indicios

Contra el texto de la ley

Y sospechas infundadas

Que á pesar del interés Que en perder se haya tenido A esta infelice mujer, -Nada prueban: si es acaso Un crimien alegre ser: Si reir es un delipo, Si amar á su hermano lo es, Yo soy crminal sin duda, Y no me avergonzaré De confesar estas faltas, Si por faltas las teneis. ¿Pero esto prueba, milores, Que esta desgraciada fué Reo del crimen espantoso De adulterio? Eterno Sér!, Esta acusación horrible Es sin duda más criiel Que el suplicio. Nobles pares, En vuestra mano teneis Mi suerte: como os agrade De mi vida disponed. Pero por el cielo os juro, Por aquel Supremo Juez, Ante quien todos nosotros ... Debemos comparecer: Por mi vida y por mi alma, Os juro que no manché Mi honor; que nunca un esposo Tuvo una esposa más fiel. Esta es hi verdadi, milores. Nor.—: Ese anillo conoceis?

Ana.—Era mio: la habilidad De Sméton con él premié. Públicamente.

Nor.— Sin duda Reconocereis también Ese retrato.

Ana.— Es el mío.
¿Acaso es delito ser,
Sin saberlo, retratada?
Ni aun sabiéndolo lo es.

Nor.—Sméton ha confesado Que correspondido fué Por vos, señora.

Mintió. Anal-Y se retractó después. Norris, Bréreton y Wiaston, Han sabido sostener La verdad, y aunque el perdon Se les ofrece tal vez Por premio de la calumnia, Quieren antes perecer Oue subscribir á la infamia. Milores, hay otro Juez, Que es superior à vosotros: Si vuestro fallo criiel Mancha mi nombre, algún día Conmigo aparecereis 'Ante su eterna justicia. Jueces, apelo ante él: Resentimientos injustos Del señor conde de Essex, Que ha jurado mi riina; Nuevos amores del rey, He aquí mi crimen, ; oh pares! Condenadme si quereis: Me resignory os perdono. Dios os juzgue.

Comment of the second

Nor.— ¿No teneis

Más que decir?

Ana.— Sí, milores,

Que también perdono al rey.

Nor.—Salid, señora.

Ana.— Gran Dios,

Que el fondo del alma ves, Tú mi inocencia conoces; Dignate, oh Dios! sostener A esta desdichada. Oh Cromwell! Yo te perdono también.

### ESCENA V.

### Dichos, menos ANA BOLENA Y SUS DAMAS

Nor.—Sentenciald, joh nobles pares!

(Toca la campanilla, y aparece un paje.)

Los votos ya recoged.

(Recoge en una urna los votos y los entrega á Norfolk)

Percy.—; Dios mío! ¡Qué agitación!

¡Ana, cuál será tu suerte!

Nor.—(Vaciando la urna, en que aparecen muchas bolas negras con algunas blancas)...

He aquí la sentencia.

Percy.— ;; Muerte!!

(Cae en uma silla.)

Nor.—Se levanta la sesión.

(Se levantan todos.)

Percy.—Saciad. bárbaros, saciad Vuestra furia: hollad la ley,

No:

Doblad la rodilla al rey, Sus pasiones adulad.

Nor.—Reportaos, conde. Percy.—

Acusadme si quereis,
Mi sangre derramareis;
¡Y bien! eso quiero yo.
La grande obra terminad,
Intérpretes de la ley;
L'evad mi cabeza al rey,
Con ella el favor comprad.

Nor.—Basta ya.

Crom.— De su aflicción.

Compadeceos: venid.

Nor.—Sí, vamos.

Percy.— Cromwell, cid. Cromwell, i maldición!!



# ACTO QUINTO.

## LA TORRE Y EL CADALSO.

PRIMER, CUADRO.

Prisión de Ana Bolena en la Torre de Londres: una mesa con un Crucifijo: algunos papeles sobre ella: puerta al fondo, que se supone la entrada exterior: puerta á la izquierda, que se supone el dormitorio de Ana Bolena.

### ESCENA L

ANA BOLENA (apoyada en la mesa.)

No dormir, no descansar! Tener fijo el pensamiento En este horrible momento Que no se puede olvidar!

Calderón - 18

Nada tengo que esperar. De este mundo, y redavia. Existe de cama mon

La esperanza. ¡Hija del cielo! Tú eres mi último consuelo, Tú mi sola compañía. Moring imorin! Es tan dura Esta palabra! ¡Dios mío! ¡Siento al pronunciarla un frío! ¡Contiene tal amargura! ¿Conque pronto esta hermosura, A quien Londres admiraba, Que el cetro de cro empuñaba, Será en polvo convertida? ¿Le diré adiós á la vida Cuando todo me halagaba? Espantosa situación! Siento mi frente abrasada, Siento aquí una mano helada Que me abruma el corazón: Oh jueces! por compasión No me debeis descubrir Mi sentencia, si á vivir No me destina la suerte, Que esperar la horrible muerte Es muchas veces morir. ¡Ay! morir es descansar: ¿Por qu'é temer tal micmento? No sé; pero es un tormento Si se tiene que esperar. ¿Y te atrevés á quejar De tu suerte, Ana Bolena? Sufre tu la misma pena

Que otros por ti habrán sufrido:
Tomás Mortus, tu gemido
Hoy en mis oídos truena.
Piedad, piedad, Dios de amor l
Perdona á esta desgraciada:
Mírame á tus pies postrada,
Compadece mi dolor. (Ruido dentro.)
Llega alguno: qué temblor!
Acaso el verdugo....sí:
Aquí está mi cuello, aquí;
Mas no me hagais padecer,
Soy una débil mujer,
Tened compasión de mí.
(Se cubre el rostro con las manos, y queda así algunos momentos.)

# ESCENA II.

### ANA, Sir WILLIAMS KINSTON.

Kin.—; Héla allí: pálida, triste,
Sin amigos, sin consuelo!
¡Cambio espantoso! Del trono
Bajar al horrible seno
De esta prisión: la infelice
No sabe del parlamento
La decisión: todavía
Acaso late su seno.
Animado de esperanza.
Yo, yo soy el mensajero
De su sentencia.; Dios mío!
Dame para verla esfuerzo.

Ana.—; Ah! ¿scis vos, Kinston? Sobre vuestros ojos veo. Una lágrima; si acaso..... Hablad: ese aire funesto... Ese silencio, ¡Dios mío! Todò lo adivino, i cielos! ¿Conque ya no hay esperanza?, Kin.—Nic., señora. Oh Sér Supremo! Ana.-Sostén la flaqueza mía, Animame:, yo fallezco. (Se sienta.) Dadme la sentencia, Kinston, ,,, Y de una vez apuremos El cáliz de los dolores. ¡ Muerte! ¡muerte! La merezco. No por lo que se me imputa; Otros crimenes horrendos Se han cometido en mi nombre; No les grité pudiendo..... Los autoricé. Decidme, ¿Ocupabais ya el empleo De teniente de la Torre, Cuando aquí estuvieron presos Rochester y Tomás Morrus? Kin.—Sí, señora. ¡Qué recuerdos! Ana.— Los visteis? Kin.-¡Desgraciados! Ana.— Kinston, ¿no es verdad que debo Ocupar el mismo sitio Que antes ocuparon ellos? Dios es justo! Amigo mío,

A mi hija, à mi triste padire.

A mi hermano, à estos objetos

De mi cariño? Sir Kinston,

Para mi será un consuelo

Su presencia. ¡Oh! no es posible

Deciros lo que padezco:

¿Los podré ver?

Kin.— No, señora; El rey lo ha prohibido. Tengo

Ordenes tan terminantes, Que nadie puede á los reos Ver, sin firma del ministro.

Ana.—Hágase en todo, Dios bueno, Tu voluntad, y recibe

Este sacrificio nuevo En expiación. Sir Kinston, Decid, ¿cuántas horas tengo

'Que vivir aun?

Kn.— Sefiora, Menos de doce.

Ana.—

Tan corto! Mi buen amigo,

Es el verdugo muy diestro?

Yo necesito tan poco

Para morir; ved mi cuello,

Es muy fácil el cortarlo,

Con el golpe más pequeño.

¿ No es verdad, Kinston?

Kin.— Por Dios, No me hableis así, os lo ruego. Me olvidaba de un encargo, Señora; un servidor vuestro Que está preso en esta Torre. Quiere hablaros un momento. Si lo permitis, al punto Le vereis.

Ana. Quién es? Kin. Sméton,

Ana.— Sméton? ese cobarde,

Ese traidor, que por miedo
Del suplicio, ha calumniado
Mi nombre? No quiero verlo;
Su presencia me irritara,
Y vo, sir Kinston, deseo
En mis últimos instantes
Tener otros pensamientos.

Kin.—El mis pasos ha seguido:
Si vierais con cuánto empeño
Me demandaba esta gracia!
Vedle, señora, os lo ruego:
Quiere morir perdonado.
Sí, llegad, llegad, Sméton.

# ESCENA III.

Dichos, SMETON.

SMETON (se precipita à los pies de la reina.)

Señora, miradme aqui,
En mis lágrimas bañado:
Quiero morir perdonado,
Cuánto, cuánto os ofendí!
Ohl perdonad mi flaqueza!

Perdonadme, reina mía,
Si manchó mi lengua impia
Vuestra celestial pureza.
Yo me arrepenti.
Traidor!
Os arrepentisteis tardé:

🐵 Vos me amabais, ; ah, cobarde 🗠 : No conoceis el amor. ¿Y piensan que á mi deber. Por vos hubiera faltado? Ah! si á un hombre hubiese amado, Más hombre había de ser. Tomad lección de firmeza De mis ouros servidores: Ellos no serán traidores Por libertar su cabeza. A vos reservada estaba-Esta vergonzosa acción ¿Y es tan débil corazón, ... Quien de amarme se jactaba? ¿Cómo em mi presencia es veis Sin espirat de tubor? : Hombre vik y sin honor,

Dejadme, no me insulteis!
Sméton.—; Perdón, señora, por Dios, me O espiraré à vuestros pies!

Si grande mi culpa es, Mucho más grande sois vos.

Kin.—Si, señora, perdonad.
Ana.—Me olvidaba donde estoy,
Y que á comparecer voy
Muy pronto á la eternidad.
Yo os perdono, desgraciado!

Cuánto mal me hicistèis vos Perdone mis culpas Dios, Como your he perdonadou :- " Sméton.—; Ah señorallie y est verdad Oue obvidais la falta mía? Es hasta el último dia: La misma vuestra bondad.... Ya late mi conazón Más tranquilo ; ya la mueste No me es tan dura, y mi suerte. . Sufro con resignación. Angel puro, ¿así pagais Tanto mai con tanto bien? i Oh! ¿quién os iguala, quién? 🦠 ¿Y por mi cuilpa liborais? Qué débil, que ingrato fui! Y, sin embango,::señora, Viuestra imagen seductora 👉 Era todo para mi. Un instante de temor.... Temor infame! Yo diera ... Mil vidas si las tuviera, Por olvidar este error. " Ana.—; Pobre Smeton! Sméton. + way : Derramais Lágrimas de compasión? 10h cuánto á mi corazón, Cuánto bien le procurais le "; Pobre Smeton!"; Qué palabra! Repetidia todavia. Y luego la suerte impia, El abismo á mis pies abra. ": Pobre Sméton!" : Pobre, si,

Muy pobre, muy desgraciado!

De una fiebre devorado,
Siempre gimiendo viví.

Ana.—Basta, Sméton; olvidar
Debeis ya lo que pasó:
Ya nuestra hora sonó,
En Dios debemos pensar.

Kin.—Es tiempo ya de partir.

Sméton.—Por el cieló soberano
Dadme á besar vuestra mano.

Ana.—Adiós.

Sméton.—Ya puedo morir.

(Vásie y Kinston.)

### ESCENA IV.

#### ANA BULENA.

Corre el tiempo presuroso,
La noche se acerca ya.
¡Qué pensamiento espantoso!
Ya tu luz ¡oh sol hermoso!
Para mi no brillará!
Sí, brillará todavía,
Pero por última vez,
En la hora de la agonia,
En que vuele el alma mía
Ante su terrible Juez.
Poco tengo que vivir....
Unas horas ¡oh dolor!
¡Morir tan joven, morir!
¡Ah! yo no puedo sufrir

Esta idea de terror.
Tú sólo, Dios de piedad,
Eres la vida y la luz.
Ah! es tanta mi maldad,
Que ni á implorar tu bondad
Me atrevo al pie de la cruz.

### ESCENA V.

### ANA, PERCY.

Percy.—Ana. ¿Quién es? Ana.— ¿Desconoceis, acaso, Pency.— La voz que un tiempo os hallagó el oído? Ana.—¿Sois vos, Percy? Yo soy, y que he venido Percy.— A veros, Ana, en la hora del dolor. Ana.—; Vos, cuyo nombre en esa lista veo, Vos mi juez? Percy.—; Vuestro juez? no, vuestro amigo: ¿Ya no me conoceis? Dios es testigo De que he sufrido tanto como vos: Nombróme el rey porque tal vez pensaba Que una venganza vil fuese mi guía. Yo acepté por salvaros; la voz mía Despreciando los riesgos esforcé. ¿Y vos pensáis que el que os amó tan fino, El que por vos perdiera su existencia, Pudo firmar la bárbara sentencia? Ana, ¡qué mal, qué mal me conoceis! Ana.—Percy, jes posible? Percy, á quien sun dia

Vuestra noble conducta me anonada; Miradme aquí oubierta de rubor; Digna no soy de alecto tan sublime, Abandonadme á mi espantosa suerte. Percy.—Jamás, Ana, jamás: la misma (muerte

Entibiar no podrá mi corazón. Cuando sentada en el augusto trono Te cincundaba el fausto y la alegría; Cuando en torno de ti todo reía, Jamás con quejas tu placer turbé. Yo triste y solo en fatigosa vida, Horas pasé de amargo desconsuelo; Siempre invocando en tu favor al cielo; Llorando siempre mi perdido bien. Hoy, que tul dicha se trocó en tonnento, Y tanto bien en hórrido quebranto; Aqui está Enrique; enjugará tu llanto: Tu llanto es mio, si tu dicha no. Ana.—; Yo no merezco tu piedad, Enrique! ¡Qué criminal, qué criminal he sido! El llanto que mis ojos han vertido No aplacará la cólera de Dios. ¡ Aly! all entrar en esta horrible Torre, Por esos calabozos he pasado De Morrus y Rochester: he temblado: Me pareció escuchar su maldición. Sus sombras contra mi se alzan airadas, Y si á los pies de Dios me precipito, Parece que oigo un espantoso grito: "i No hay para ti misericordia, no!!. Y de mis huesos se apodera un frío

Que hasta en mi corazón mi sangre hic.a. Siento mi frente arder, y nodo vuela En torno mio en vértigo fatal.

Y mil recuerdos en tropel confuso Hierven tal vez en mi extraviada mente: Lo pasado se mezcla á lo presente Sin poder los objetos separar.

Miro un cadalso, un cetro, una diadema, Y una frente con sangre á un tiempo mismo. (mo.

Un alto trono, un espantoso abismo, Un regio manto, un mísero ataúd. ¡Ay! porque nada falte á mi desgracia, Mi razón perderé.

Percy.—
¡Calla, infelice!
Alza tus ojos. ¿Qué, nada te dice
Alquel Dios que por ti murió en la cruz?
Una gota de l'anto es suficiente
Para borrar las culpas de la vida.
Recolbra tu razón, Ana querida:
Oremos juntos: Dios te escuchará.
Ana.—¿Recuerdas la canción que me can-

En el país de Kent? con qué ternura!
¡Yo era entonces tan cándida, tan pura!
Percy.—¡Qué recuerdos, gran Dios!
Ana.—
Aquí, aquí están,
Parece que despiento de un gran sueño,
¡Sueño brillante á un tiempo y espantoso!
Y que vuelvo á encontrar aquel reposo,
Aquella dulce paz que antes gocé.
En mi sueño también me parecía
Que era en brillantes himnos celebrada;

¿ Pero qué puede compararse, ; nada! Con lo que tú cantabas á mis pies? Ni el incienso que mandan á los reyes, Con aquellos gratísmos olores Que despedian las hermosas flores Con que ornabas mi frente virginal. Yc era entonces hermosa: cuando el aura De mi semblante separaba el velo, ¿Ves, me decías, ese hermoso cielo? No puede compararse á tu beldad. Percy.—(; Infeliz!; A lo menos un instante Roban á su dolor las ilusiones! :Joven desventurada!) Estos salones Son de un palacio: vámonos de aquí. No, no; son las paredes de una Torne, De la Torre de Londres; desdichada! Estoy á muerte, á muerte condenada, Y mañana, ¡gran Dios! voy á morir. Percy.—(; Infeliz!; Si pudiese yo salvarla! Al rey veré, y acaso todavía Esa sentencia revocar podría. Yo me siento inspinado. Le veré.) Calma tu agitación, Ana querida, Abre tu corazón á la esperanza, Deposita en mi amor tu confianza, Procuraré sallvarte: veré al rey. Ana.—Será inútil, Enrique; necesaria A sus nuevos amores es mi muerte; Va resignada esperaré mi suerte: Más tranquila estoy ya com tu perdón. Ora por mi: por tu virtud acaso, Y por mi llanto y largo sufrilmiento,

Dios me perdonará y en el momento Del sacrificio me dará válor. !Cuánto agradezco tu bondad, Enrique! Por ti sólo tall vez seré llorada, Y en mi tumba de todos despreciada, Vendrás á orar, amigo, allguna vez. ¡ Qué injusta fui contigo! ¡ Tú me amabas! ¡Cómo conozco ahora tu ternura! Y tu alma franca, generosa, pura, A consolat viene hoy á esta infeliz! Percy—; Oh si mi sangre por la tuya diera! Ana.—No, vive, vive, pues vivir mereces, Y á Dios por mí dirigirás tus preces; Nunca se olvide tu piedad de mí. Nada tengo que darte: ha poco tiempo Que estaba de riquezas circundada: Hoy me hallo pobre, sola, despreciada... "i un anillo que darte me quedó. urda ese crucifijo en mi memoria: En él está la fecha en que he nacido; Tú grabarás aquella en que ha salido Esta infeliz del mundo engañador. Ya no vené á mi hermano, ni á mi padre, Ni á mi hija, joh Dios! á esta hija idola-(trada:

Aquí á tus pies en lágrimas bañada
Te recomiendo, Enrique, á mi Isabel.
Percy.—; Levántate, por Dios!
Ana.—
Amigo mío,
Bendito seas por tu gran clemencia,
Tú, sólo tú conoces mi inocencia,
Libra de infamia á esta infeliz mujer.

#### ESCENA VI.

#### Dichos, KINSTON.

Kin.—Perdonald, si á pesar mío Vengo á deciros, señor, Que es hora de retiraros.

Ana.—; Ay.! ya el momento llegó
De perder cuantos objetos
Aliviaban mi dolor.

Percy.—No pendais la confianza;
Todavía espero yo,
Con el ruego (ó con el oro)
Sacaros de esta prisión.
Veré al rey: el cielo acaso
Dará poder á mi voz.
Mostraos, oh reina! digna
Del rango á que os destinó
El Eterno: El fortifique,
Señora, vuestro valor.

Ana.—Nada espero, nada, Percy;
Pero en este corazón
Grabadas wuestras bondades
Estarán, y vuestro amor.
Adiós, mi mejor amigo,
Mi ángel tutelar, adiós.

Percy.—Nos veremos todavía. Ana.—En este mundo ya no. Percy.—Lo espero, sí, nos veremos. Ana.—En la eternidad....¡Adiós!!

#### SEGUNDO CUADRO.

Decoración del acto tercero.

#### ESCENA I.

#### ENRIQUE VIII, CROMWELL.

Enr.—¿ Qué falta, Cromwell?
Crom.— Señor,
Vuestras órdenes siguiendo,
El conde Rochliched y Norris,
Waston, Bréreton y Sméton,
Han sido decapitados
Dentro de la Torre.

Enr.— Bueno.

¿Y esa mujer?

Crom.— Ya está todo
Para el suplicio dispuesto.
Hice venir al vendugo
De Calé, que es el más diestro,
Porque la pobre señora
Tenga que padecer menos.

Enr.—; Éres muy piadoso, Cromwell! ; Y te negarán tus émulos Esta virtud!

Crom.— Es el mundo Siempre muy injusto. Cierto.

Crom.—Traigo á V. M. Aquel otro documento Que esperaba.

Enr.— ¿Cuál? Crom.— El fallo

Del primado, cuyo objeto
Es anular vuestro enlace
Con Ana Bolena: vedlo;
Se funda la decisión
En que contrajo en un tiempo
Ana Bolena esponsales
Con Enrique Percy.

Enr.— Creo Que esta decisión no agrade Á ese bravo caballero; Pero á mí me importa: ¡bien!

Pon allí ese documento.

¿Qué te parece del drama Que representamos?

Crom.— Pienso

Que está cerca el desenlace.

Enr.—Debe terminarse presto.
¿No tendrá segunda parte?
¿Un ministro, no es en bello Personaje?

Crom.— Sí, señor,
Con tal que el drama funesto
Con su muerte no termine:
Y mejor fuera por cierto
No ejecutar ya más dramas
Trágicos.

Enr.— En este has hecho Un papel muy distinguido.

Calderón.-50

Crom.—Sin embargo, ya deseo Que acabe.

Cuidado, Cromwell; Enr.— No sea que en un día de estos Haya otro drama, llamado: "Muerte de un ministro."

Crom.-Espero Que no lo habrá, porque nunca Será el ministro indiscreto.

Enr.—Está bien; pero ya es tarde, Y muchas cosas tenemos Que hacer hoy. Haz que apresuren Esa ejecución, y luego Que se arreglen esos trajes De bodia: que esté dispuesto El altar para mafiana, Pues mañana mismo quiero Unirme á Lady Seymour. Que haya un aparato regio: Músicas, bailes, convites, Espectáculos y fuegos: Oue la nueva soberana Todo lo encuentre risueño Y hermos cual su semblante.

Crom.—Sereis, señor, satisfecho. Enr.—¿ Y cómo sabré aquí mismo El instante en que haya muerto Esa mujer? Es precisa Una señal.

El miomento Crom.— De su muerte un cañonazo Os lo hará saber. Enr.—

Entiendo.

Que asista Juana Seymour;
Este saludable ejemplo
Puede servirla de mucho:
Mi hijo naltural deseo
Que también asista, el duque
De Richemond, porque quiero
Que se acostumbren sus ojos
A espectáculos sangrientos.
No olvides la ceremonia
De mañana, conde, y luego
Que la ejecución termine,
Lávese la sangre: el suello
Cubrid con hermosas flores;
Que ni el rastro más pequeño
Quede de lo que ha pasado.

Crom.—; Y dónde sepultaremos
El cadáver? ; A la vista
Le dejaremos del pueblo
Algunos instantes?

Enr.— No;
Enterradle en el momento
De la Torre en la capilla.
Parte, Cromwell.

Crom. Obedezco. (¡Qué calma tiene el monanca! ¡Ñunca lo ví tan contento!) (Vase).

#### ESCENA II.

#### ENRIQUE VIII.

Anda, Cromwell, que tal vez Tu hora llegará algún día! ¡Y la mía! ¡cielos! ¡la mía! Todos tenemos un Juez. No importa: este pensamiento Es preciso desechar; Debemos vivir, gozar, Mientras llega ese momento. ; Cuánto tarda el nuevo día! ¡Mañana!; oh placer! mañana Serás mía, hermosa Juana; ¡ Para siempre serás mía! Y arrobado, embebecido, Contemplando tu hermosura, Hallaré en ti la ventura, Del universo en olvido.

## ESCENA III.

ENRIQUE VIII, UN PAJE, después KINSTON.

Paje.—Sir Williams Kinston espera
Para pasar, el permiso.
Enr.—; El teniente de la Torre?
Haced que pase.
(Vase el paje, y sale Kinston.)

Y buen servidor! ¿Qué nuevas Os traen por estos sitios? ¿Venís á darme las gracias Tal vez, porque compasivo, De vuestra querida Torre Cinco huéspedes os quito? Hablad.

Kin.— Vuestra augusta esposa....

Enr.—: Cuál de ellas? porque he tenido

Dos, y espero que mañana

Otra ha de ocupar el sitio.

Kin.—La infeliz Ana Bolena,

Que en este momento mismo,

Vuestra voluntad cumpliendo,

Camina para el suplicio,

Me ha encargado que os trajese

Con sus últimos suspiros

Un triste mensaje.

Enr.— ¿Cuál? Kim.—Dejadme para decirlo, hacer lo que me mandó.

(Hinca una rodilla.)

Enr.—¿ Qué haceis? Kin.— La

La reina me ha dicho:

"De rodillas ante el rey
Postraos, mi buen amigo,
Y decidle que si acaso
Alguna vez á su oído
Fueron dulces mis palabras,
Si un resto, no de cariño,
Sino de piedad, conserva,
Por acaso en favor mío,
Por la memoria sagrada

De sus padres, le suplico
Que sobre mi hija no caigan
Sus furores; que el delito
Que me suponen es falso;
Que yo de nuevo lo afirmo
En el instante solemne
En que á la tumba camino:
En fin, le direis que sufro
Los más horrendos martirios;
Pero que yo le perdono."
Enr.—Gracias. Levantaos, Kinston.
Kin.—No, gran rey; si de la reina

El triste encargo he cumplido, Quiero, señor, que escucheis Lo que yo quiero deciros. Esa joven desgraciada Es inocente: yo he oído Las palabras que pronuncia Cuando se halla sin testigos: He observado atentamente Si en sus frecuentes delirios Se le escapaba un acento Oue indicase su delito; Pero en vano, es inocente, Inocente! yo lo afirmo Por mi honor. El sacendote, Gran señor, que la ha asistido, Lo dice también. Os ruego Que suspendais el suplicio, No caiga luego esa sangre Sobre voe y vuestros hijos.

Enr.—Basta, Kinston: levantaos:

(Se levanta.)

Ya ha decretado el destino La muerte de Ana Bolena. Cúmplase, pues

Kin— (¡Qué tranquilos
Mandan la muerte los reyes!)
(Suena la campana, que seguirá por intervalos hasta el fin.)
¡Oh cielos! ese sonido

Es señal de que la reina Marcha al cadalso. Ah Dios mío!

#### ESCENA IV.

Dichos, ISABEL PRESTON.

Enr.—¿ Quién llega? Isab.—(Hincándose).

Vedme otra vez,
Oh gran ney! á vuestras plantas.
Y bien que tan poco influjo
Tengam, señor, mis palabras,
Ya resistir no he podido
El impulso que me arrastra.
Señor, por el alto cielo,
Por la Omnipotencia santa,
Por vuestros hijos queridos,
Trocad la sentencia infausta
De la reina: jes inocente!
En este instante la arrastran
Al suplicio: todo el pueblo
Llanto de piedad derrama.
Salid á verla, señor,

Salid, tal vez vuestra alma Se conmoverá á su vista. Oid, oid la campana. Que los corazones hiela; Señor, corred á salvarla: Es inocente, inocente! Que su cabeza no caiga: Corred, todavía es tiempo.

Enr.—(Queriéndola levantar.)

Basta, Lady Preston, basta.

Isab.—; Ah! no, monarca clemente,
No dejaré vuestras plantas.
Piedad, señor, piedad piden
De Ana Bolena las damas,
Y otros muchos por mi boca
Vuestra clemencia reclaman.

Kin.—Sí, perdonadla, señor. Enr.—Ya vuestro ruego me cansa Inútilmente: es preciso Que muera esa desdichada.

#### ESCENA V.

#### Dichos, PERCY.

Percy.—Enrique, Enrique, es tiempo to(davía:
Os vengo á hablar en nombre del Eterno.
Si apreciais vuestro nombre, si los gritos
De la conciencia oís, si al Juez severo
Ante quien parecer debeis un día,
Algún temor conserva vuestro pecho;

Impedid que esa sangre se derrame, Impedid que los siglos venideros Maldigan vuestro nombre, y vuestros hijos Sufran de la ignominia el duro peso. ¡Justicia! ¡oh rey! ¡justicia! Vendrá un día En que comprar querreis à cualquier precio Un momento de paz; ¡será ya tarde! Un implacable, atroz remordimiento. Vuestras entrañas romperá, y en vano Demandareis piedad il justo cielo. La sangre de esa víctima infelice-Se alzará contra vos, y vuestros huesos Quemará, y gemireis, y esos gemidos Con risa horrible aplaudirá el infierno. Enr.—; Basta, conde, callad! Mi tolerancia Vais apurando ya, i vivien los cielos ! Temed mi indignación. Nunca he temblado: Pency.— Tiemble sólo el malvado, tiemble el reo; Mas yo defiendo la justicia santa, Yo la inocencia y la virtud defiendo. Arrancadme la vida si así os place: Dividid mi cabeza de mi cuerpo; Tembiar no me vereis en el suplicio. Mi nombre cubrireis de lauro eterno. ¡Oh Dios!; oh santo Dios! las horas corren! ¡Ana infeliz!; se acerca ya el momento! Oh rey! jamás un Percy la rodilla Ante un hombre dolbló; y á tus pies puesto, Enrique clama en lágrimas bañado. Piedad! ; piedad! concibe mi tormento. No derrameis la sangre de una esposa.

Enr.—No era mi esposa, conde, he aquí (el decreto

Del primado, que anula el matrimonio, Porque con vos contrajo en otro tiempo Esa mujer solemnes esponsales.

Percy.—; Qué escucho! ¡Eterno Dios! (¿No estais contento

Con derramar su sangre, y en su hija También os vengareis? Pero si es cierto Ese motivo, la sentencia es nula: ¡Cómo sin matrimonio hay adulterio! ¡Mi esposa! si lo fuese, ¿quién osara Arrancarla de mí? ni el poder vuestro Fuera capaz de tanto, sin que antes Pudiera hollar mi desangrado cuerpo. Si fuese mía, el universo absorto Me hubiera visto trastornar un reino, Antes que á ella en un cadalso infame, Yo hubiera levantado mil guerreros, Y ayudado de Dios y de mi brazo, Hubiera penetrado á sangre y fuego En la ciudad y en el palacio mismo, O matando tal vez hubiera muerto. Enr.—Pobre conde, ya el juicio habeis (perdido:

De vuestro frenesí me compadezco!
Isab.—Señor, señor, oid esa campana:
Tal vez, tal vez el último momento
Es de su vida; esos confusos gritos
Son los tristes gemidos de los buenos.
Acaso sube las horribles gradas.
::Piedad!! (Echándose á los pies del rev.)

Rin—
Percy.—
!!Salvadla!!...
(Se oye un cañonazo, y cae Percy sobre una silla.)

Enr.—
Ya no es tiempo.
No existe Ana Bolena! Juana es mía.
Isab.—; Ah!
Percy.—; Confundate Dios en el infierno!!



• • .

# HERMAN, O LA VUELTA DEL CRUZADO

## PERSONAJES.

HERMAN. EL DUQUE. GUSTAVO. JORGE. SOFIA ANA. IDA UN PAJE.

GUARDIAS DEL DUQUE.

Alemania, siglo XII.



## ACTO PRIMERO.

#### EL PEREGRINO.

Habitación gótica en el Castillo del duque: puerta á la izquierda del actor, que figura la entrada exterior: ventana con reja, á la derecha: puerta en el fondo que conduce al interior.

### ESCENA I

SOFIA, ANA. (La primera, junto á la ventana; la segunda á alguna distancia ventana; la segunda á alguna distancia.)

Ana.—No vuelve el duque; tal vez
Distraído con la caza
Se alejó mucho: ya es tarde.

(Ruido de viento, no muy fuerte.)
Y el ruido sordo que vaga

En el bosque, y esas nubes Una tempestad presagian. Sofia.—Verdad es: joh cuán hermosa

Es la tempestad!

Ana.-: Caramba! ¿Hermosa?; Dios nos asista! Cuando el viento se desata, Y temblar parece el suelo, Y ell rayo furioso estalla, ¡Ay Dios mio! estar quisiera De la tierra en las entrañas, Para no escuchar los truenos. ¿Y á vos, señora, os agrada? Sofía.—Sí, Ana, sí; cuando los vientos Silban sobre las murallas De este castillo, y las nubes Rayos á la tierra lanzan, Y oigo el trueno que retumba En las vecinas montañas. Me parece que ese ruido La voz del dolor acalla, Que en mi pecho á todas horas Contra mi quietud se alza: Cuando escucho esa armonía Salvaje, pienso que me habla Dios mismo, que me recuerda Que El existe, y que mis ansias Tendrán término algún día, Ante su presencia santa. Pero ; ay! cuando todo en torno En el silencio descansa, Cuando nada á turbar viene Mi reflexión solitaria,

Sólo á mi deber escucho, Y mil memorias amargas, Mil ilusiones perdidas, De mi vida en la borrasca, Vienen de nuevo á mi mente, Y mi corazón desgarran: Tú la calma sólo buscas Porque tu pecho está en calma; Pero á mí que tanto sufro, A mí el silencio me mata. Ana.—; Pobre señora! y con todo, ¿Quién al venos no se engaña? Esposa de un noble duque, De riquezas circundada; Hermosa, joven, y llena De virtudes y de gracias, ¿Qué más feliz ser podría? Sofia.—Ana mía, ¡cuál te engañas! Pobre niña! estás ahora En la edad afortunada, En que en dorados ensueños Se mece tranquila el alma. Yo también, como tú sueñas, Soñé ventura, esperanzas: También un tiempo á mis ojos El horizonte brillaba, Puro, esplendente y hermoso, Sin la más ligera mancha; Pero se alzaron un día Las nubes de la desgracia: De mis ensueños la flores El huracán arrebata, Y la realidad ; ay triste!

Con su mano descarnada Me sacude, y mi destino, Mi horrible destino marca. ¿Piensas tú que de duquesa Esa corona envidiada, Estas joyas que me adornan, Estas esplendentes galas, Estos salones soberbios Con sus techumbres doradas, Y esos vasallos que humildes Se prosternan á mis plantas, Piensas tú que todo esto Puede hacerme afortunada, Cuando el alma gime opresa Por una pasión insana; Cuando una imagen querida Aqui se encuentra enclavada, Sin que el tiempo haya podido, Ni mis lágrimas, borrarla?

Ana.—; Una pasión?

Sofia.— ¡Sola, eterna!
¡Una pasióm cuya llama
Era mi gozo, mi vida,
Mi porvenir, mi esperanza!
Por mi padre moribundo
Yo juré sacrificarla:
Bajó él tranquilo á la tumba,
Y yo cumplí mi palabra
De unimme al duque; cumplida:
Corrí de Dios á las aras,
Y allí promuncié unos votos
Que el corazón reprobaba.
Salí de mi estado hunilde,

Dejé mi sencilla casa, Y allí la paz deliciosa, Compañera de mi infancia. Llena de joyas y honores Fuí á la corte de Alemania, Con la tristeza en la frente, Con el infierno en el alma. Los festines, los torneos, Y la música y la danza, No podian ni un instante Acalilar la voz amanga Del atroz remordimiento. En todas parte hallaba De Hermán los airados ojos, Que en mis ojos se clavaban. De Hermán que tanto sufriendo En Palestina, lidiaba Para conquistar honores Que ofrecer ante mis plantas. Y yo del noble guerrero Traicionando la esperanza, Yo, perjura....; Dios!; Dios mío! Esta memora me mata! Ana.—; Pobrecita! Y yo creía Que el amor....

Sofía.—
¡Desventurada!
¡El amor, niña inocente!
¡No conoces cuán amarga
Es la copa en que nos brinda
La felicidad! ¡cuán cara!
¡Ay! una hora de dicha,
Con mil tormentos se paga.

Ana.—Pero ese joven, señora,

Ese guerrero que causa Vuestros tormentos, ¿no ha vuelto Desde entonces á su patria? Sofía.—Nada sé, Ana querida; Entre las paredes altas De este lejano castillo, ¿Qué puedo saber? joh! nada. Tal vez Hermán habrá vuelto Lleno de gloria á Alemania, Y al saber que son de otro, Me aborrece, y á otra ama. Sus laureles eran míos, Para mí los conquistaba; Era mío su cariño. Era mía toda su alma. Y ahora.....otra .....; y yo respiro? ¿Y Dios un rayo no manda? ¡Celos! ¡celos! yo creía Que ya otro afecto no entrara

Que el del dolor.

Ana.— ; Desgraciada!

Tranquilizaos: tal vez

El tiempo....

En mi corazón marchito,

Sofia.— El tiempo! insensata!

Dos años hace que gimo,
Siempre esperando á mañana.
Para ver si el nuevo día
En mí el consuelo derrama:
Para ver si tantas horas
Que sobre mí, lentas pasan,
Me hacen olvidar al menos
Sus facciones, sus palabras;

Pero en vano: aquí, aquí tengo Siempre su imagen grabada, Y su voz en mis oídos, Y su amor en mis entrañas

(Truenos sordos.)

Ay! tal vez el infelice
Murió en alguna batalla,
Y sus últimos suspiros
Dirigió á Sofía ingrata.
Ah! si es cierto, si ya habitas
En las regiones sagradas
De la luz, de allí dirige
A esta infeliz tus miradas:
Verás que si fuí perjura,
Fuí también desventurada.

(La tempestad se aumenta: truenos.)

Ana.—Señora, señora.... oid;

Ya la tempestad estalla; La lluvia cae á torrentes.

Ay de aquel que en tal borrasca, Solo y perdido en los bosques,

En esta noche se halla!

Sofia.—; Ay de aquel que vaga huyendo De los terribles fantasmas Del remordimiento, y busca La quietud, sin encontrarla!

Ana.—; Qué será del duque? Solía.— El cielo

Con felicidad le traiga Her.—(Dentro).

Dad asilo al peregrino.

Sofía.—¿ No escuchas esa plegaria? Mira quién es.

¡Imposible! Ana.— ¡Si la obscuridad es tanta!... Del relámpago á la luz..... Ya.... ya le ví.

¿Quién es? habla. Sofia.—

Ana.—Es un infeliz, vestido Como aquellos que llegaban De Palestina.

Un asilo Her.—(Dentro.) A la caridad cristiana Pide un pobre peregrino.

Sofia.—; Desgraciado! Corre, Ana, Di que se le abran las puertas, Y condúcele á esta sala.

(Vase Ana.)

## ESCENA II

#### SOFIA.

De Palestina, joh Dios! ¡cómo ese nombre Me hace temblar! Tal vez el peregrino De allá vendrá; tal vez alguna nueva Tendré de Hermán, que calme mi martirio: ¿Qué lo calme? ¡infeliz! ¿De qué manera? Que viva Hermán, ó muera, lo he perdido. Un bien sólo me resta, que es la muerte: Un consuelo no más, el llanto mío.

#### **ESCENA III**

ANA, SOFIA, HERMAN. (Con traje de peregrino.)

Her.—Dios mande paz y salud Sobre la joven beldad Que abriga tanta vintud, Y á la triste senectud Acoge con tal bondad.

Sofía.—Salud y baz, buen anciano:

Las puertas de este castillo

El pobre no toca en vano,

Y á falta de otra, mi mano

Fuera á levar el rastrillo.

Aquí descanso hallareis,

Y alunque el duque no ha venido,

Servido en todo sereis:

Ved si entretanto quereis

Cambiaros ese vestido.

Her.—Gracias, señora, he jurado No quitarme este sayal, Hasta que un voto sagrado Cumpla.

Sofía.— Será respetado Vuestro voto como tal.

Y hacia dónde se encamina Vuestro paso, padre mío? Her.—Voy á la ciudad vecina. Sofía.—¿ Y venís?....

Her— De Palestina.

Sofia.—; Ah!

Her.—

¿Temblais?

Sofia.—

Si, tengo frio.

Her.—(; Recuerda con amargura
Tal vez su primer amor!
¿Quién al ver á esa hermosura,
Creerla pudiera perjura?
Es el áspid en la flor.)

Sofia.— Habeis sin duda lidiado Mucho en Palestina?

Her.— Sí

Del emperador Conrado El estandarte sagrado Siguiendo, señora, fuí. He visto muchas batallas. Lidiando cual buen guerrero: Asalté algunas murallas, Y he pasado fuertes mallas Con la punta de mi acero. Mas no siempre la victoria Coronó nuestro valor; Cara compramios la gloria: Y yo, infeliz! joh memoria Que me llena de dolor! Un fiel amigo tenía A quien amé como hermano; : Ay! su vida era la mía! Arrebatómelo un día Hierro de enemiga mano. Perdonad mi negno afán, Señora, le amé tan fino! Sí, sin cesar correrán Mis lágrimas, caro Henmán, Por tu funesto destino.

Sofia.—; Hermán! ; Hermán se l'amaba Vuestro amigo?

Her.— Sí, señora.
Oh qué valor desplegaba!
Qué mucho si lo animaba

Esperanza seductora: Su premio debía ser

La mano de su querida;

Y nadie supo querer

Como Hermán: una mujer Era el norte de su vida.

Sofia.—(¡Cielos!)

Her.— De la gloria el prez,

Por ella sólo anhelaba; Conmigo más de una vez De sus proyectos hablaba. Pobre Hermán! :con que

Pobre Hermán! con qué ternura, Con que respeto tan santo,

La prenda que su hermosura

Le dió en señal de fe pura,

Regaba con triste llanto!

Un bucle de hermoso pelo

Era esta prenda, señora,

Que él guadaba con un celo....

Sofia.—(¿Dónde están tus rayos, cielo, Que no me abrasan ahora?)

Her.—Bella joven, perdonad:

¡Os cansa esta narración!

Schia.—No, no, amciano; continuad.

(Todo el cáliz apurad

Del veneno, corazón!)

Her.—: Pobre Herman! caer le vi, De Cristo soldado fiel:

Calderón.- 53

Mi dicha con él perdí; El con gloria yace alli; Yo vivo á Horar por él. Sofía.—Y yo, anciano; sí, los dos Lloraremos noche y día; Por ser vuestro amigo, vos, Y yo porque era mi Dios, Porque era la vida mía! ¿Tú no sabes, peregrino, Que eres el genio del mal, Que te arroja mi destino De mi vida en el camino Para clavarme un puñal? ¿Y yo vivo? ¡cielo santo! Anciano, ¡qué narración! Ana, no te acenques tanto, Que te quemará este llanto Que bnota mi corazón.

Ana.—Calmad vuestro afán, señora,

Vuestra pena moderad.

Her.—(¿Y llora la ingralta, y llora Después que faltó traidora A sus votos?)

Sofía.— Perdonad,
Anciano, este frenesí
De una alma desesperada.
¡Le adoraba, y le perdí!

Her.—Mas, ¿cómo, si esto es así, Con otro estais desposada?

Sofía.—Sí, pero lo que ha pasado No puedes tú comprender;

No puedes tu comprender; Con otro me he desposado....

Her.—Y vuestro amor ha volado;

Amor, en fin, de mujer. Si Henmán hoy se levantara De la tumba, ¿qué diria? En vos sus ojos clavara, Y terrible os preguntara: "¿Dónde está tu fe, Sofía? ¿Dónde está el eterno amor Que al partir me prometiste? Te ha cegado el esplendor; Tú, tú el sepulcro me abriste, Y no el hierro matador. ¡Qué premio diste á mi amhelo! Qué bien pagaste mi afán! Mira esta prenda, este pelo. (Se descubre.) Mirame....

Scha.— ¡Valedme, cielo! ¡El es, él es, es Hermán! Her.—Hermán, Hermán que viene á re-

Her.—Hermán, Hermán que viene à re-(clamarte

La pura fe que le juraste un dia. ¿Dónde está tu promesa? di: la hollaste. ¿En dónde está tu amor? ¡Responde, im-(pía!

Y ante un Dios de verdad, le prometiste A otro hombre eterna fe y amor constante? A tu esposo engañaste, ó á tu amante! Del crimen en la senda me pusiste: Sí, yo era generoso é inocente, Tú un ángel de virtud que me guiaba; Hoy está escrito el crimen en mi frente. Si, sí: tu misma mano aqui lo ha escrito: Virtud un tiempo el adorarte fuera, Y hoy el amante ; ingrata! es un delito.

Sofía.—; Hermán! ¿Ya no recuerdas aquel día, En que de amor y de esperanza lleno, Vine á decirte "adiós," cuando en tu seno Me estrechaste, jurándome ser mía? "Parte, parte á la guerra, tierno amante; Me dijiste llorando, y vuelve luego A recibir de mi amoroso fuego El premio digno de tu fe constante." Y yo partí, colmado de esperanza, Y en tu amor puse la confianza mía! ¿Cómo de un ángel desconfiar podía? ¿Cómo esperar tan bárbara mudanza? Cuando amor me juró tu boca pura, Cuando mi mano trémula estrechabas, Cuando copioso llanto derramabas, ¿Quilén te pudiera imaginar perjura? ¿Y así se viste la mentira aleve. Con el ropaje de verdad augusta? Ah! si en aquel instante me dijera El mundo, el mundo entero, que Sofia Por galardón ingratitud me diera, Al mundo le dijera que mentía; Y lo estoy viendo ya, lo estoy mirando, Y sueño me parece cuanto veo. Sofia.—Hermán, Hermán, escúchame si-(siquiera. Her.—Es ese mismo el seductor semblante

Del serafin que por mi mal adoro; Ese su talle esbelto y elegante; Es ese mismo su cabello de oro; El mismo cuello de marfil, que un dia Yo enlacé tantas veces con ternura: La mano hermosa que estrechó la mía; La boca que me hablaba con dulzura: Toda es la misma, y sólo...; Desgraciado! Su corazón infiel sólo ha cambiado! Sofía.—Hombre cruel: escúchame á lo (menos,

Y condena después á esta infelice:

Oyeme por piedad!

Her.— ¡Bella duquesa,
Habitais un magnifico castillo,
Artesones dorados, ricos muebles,
Finas alfombnas, oro, pedrerías,
Timbres sobenbios, armas y blasones:
¡Cuánto vuestro destino se ha cambiado!
Elegisteis muy bien; sois muy prudente.
Es mejor este alcázar esplendente,
Que la pobre cabaña de un soldado.
Sefía.—¡Oh cielos! ¿esto más? ¿quieres
(matarme?

¿Quieres que ahogada de dolor espire? ¿Ni mi llanto de fuego te conmueve? ¿Y ni tu compasión siquiera alcanzo? ¡Ah! por enorme que el delito sea, Se escucha al criminal.

Her.— ¿Y qué dirías? ¿Qué puede ¡desdichada! disculparte? Sefía.—La voluntad de un padre mori-(bundo.

Ausente tú, creyó que su Sofía, Sola y abandonada quedaría En el mar borrascoso de este mundo: Y agitado, frenético, llorando, En su lecho de muerte se incorpora, Y sus rugadas y convulsas manos A mí tendiendo, me conjura y ruega Que al duque Othón me uniese en el ins-(tante;

Yo resisti, grabada aquí con fuego
De Hermán la imagen sin cesar estaba:
Yo resisti; y el ciello me es testigo
De que la muerte preferido hubiera
A ese enlace faltal.
Her.—
Y bien, prosigue.

Her.— Y bien, prosigue. Sofía.—Pero mi padre en su postrer ins-(tante,

Fijaba en mí sus lacrimosos ojos;
Retorcía sus manos venerables;
Se arrancaba la blanca cabellera;
Y un podenoso esfuerzo haciendo al cabo,
Salta del lecho y ante mí se postra,
Por mi madre pidiéndome cumpliese
Su postrer voluntad.; Cómo!; Quién puede
Conservar su razón en tal instante,
Y resistir tan espantosa prueba?
Aquel anciano, á quien el sér debía,
Esperando á mis pies, desesperado,
Llenos de l'anto sus hundidos ojos,
Oh Dios!; qué pude hacer? tú ausente es(tabas)

Un año hacía, sin noticia alguna
De tu destino, todo se reunía,
Todo contra mi suerte conspinaba.
Mi frente ardiendo, mi razón perdida,
Mi corazón partido en mil pedazos;
Yo á mi padre juré lo que quería,
Y en aquel punto el duque apareciendo,

Mandó mi padre que la mano mia,
De otros testigos ante la presencia,
Se uniese á la del duque, y en los labios
Del moribundo anciano, una sonrisa
Vagó un momento; levanto la mano,
Mi cabeza estrechó contra su pecho,
Y me bendijo, y espiró tranquilo.
Su alma voló de Dios á la presencia,
Y yo quedé para vivir llorando...
Her.—Y de Alemania luego allá en la
(corte,

De oro cubierta y ricas pedrerías, Envuelta en seda y en incienso vano, Pronto olvidaste el sacrificio horrible; Y el dulce peso de ducal diadema Tu frente refrescó, secó tu llanto. Sofía.—; Injusto, injusto! mis mejillas (mira:

Perdieron su color y su frescura:
Repara de mis lágrimas la huella;
De correr no han cesado un solo día.
Dejé la corte y vine á este castillo,
La paz buscando en su silencio al menos:
La paz, la paz! dos años han pasado
Sin que un momento disfrutarla pueda;
Tu imagen siempre viva me seguía,
Y á Dios iba á rogar que la borrase,
Y entre mí y el altar se interponía.
Oh! calcular no puedes mis tormentos!
Si penetrar mi corazón pudieras,
En vez de ese furor que te arrebata,
Sólo piedad de mi dolor tuvieras!
Piedad, Hermán! piedad de una infelice.

Aquí á tus pies humilde te lo ruego: Ten compasión de quien amaste tanto: Oiga yo tu pendón, y muera luego. Her.—; Levántate, Solía! Una mirada. Una mirada de piedad te pido, ¿Y me la negarás? ¡Ah!¡desgraciada! Hen---Ven á mi corazón, todo lo olvido. Pero salgamos de aqui, Salgamos luego, Sofía; Tú me juraste ser mia, Dios tu juramento oyó. Dejemos estos salones: Sencilla, humilde te quiero. Como el piobre cabal·lero A quien le juraste amor. Tres años en Palestina Combatí por merecerte, Por ti desprecié la muerte.

¿Y no me querrás seguir? ¿Qué tiene que ver contigo Esta frívola grandeza? ¿Necesita tu belleza

Del oro para lucir?

Vantos.

Soliia. Imposible!

Her.— Vaimos. Sofia.—Recuerda que estoy casada:

Yo moriré desgraciada,

Pero pura moriré.

Her.—Es verdad: tú me recuerdas Lo que yo valgo, Sofia;

Y yo necio que creía..... ¡Ilusión, todo ilusión! ¿Cómo has de cambiar tu rango, Y tu mombre, y tu grandeza, Por Hermán, que otra riqueza No tiene que su valor? (Ruido.) Sofia.—; Hermán!.... Ahí el duque viene. Ana.— Sofia.—; Santo Dios! ; eres perdido! Cúbrete. Her.— No; ya he vivido Bastante, y quiero morir. Quiero, duquesa, mirar Cara á cara á vuestro esposo; Le veré. Sofia.— · ¡Dios poderoso! ¡Ya llega; triste de ti! Her.—Ved que traje mi armadura. Ana.—¿De qué os servirá? de nada. Her.—Tengo aquí también mi espada. Schia.—; Cubrete, Herman, por mi amor! Her.—: Tanto me amais? Sofia.— Te idolatro. Her.—; Me seguirás? Sofia.-Todavía No puedo ... sí ... tu Sofía Te jura vokvente á ver. Pero cúbrete, por Dios, Hermán, después hablaremos. Her.—En el parque nos veremos Mañana al anochecer. Vuelvo á tomar mi disfraz. Sofía.—Ana, por Dios, el secreto. Calderón.-54

Ana.—Sí, señora; yo os prometo
Que nunca saidrá de mí.
Her.—Conoceré á mi ival.
Aunque más bien prefiriera,
Por Dios, que de oura manera....
Ana.—Callad, callad: ya está aquí.

## ESCENA IV.

Dichos, EL DUQUE, JORGE.

Duque.—Estoy empapado, Jorge. Qué tempestad! Jorge.-Estupenda. Duque.—¿Quién es este hombre, señora? Sofia.—Un peregrino que llega De Palestina: pasaba Por aquí cuando más recia La tempestad desplegaba Su furor; y yo las puertas Del castillo mandé abrirle. Her.—; Es la señora tan buena! Duque.—¿ Y qué cosa habeis traído De allá? Relaciones nuevas De batallas, y reliquias. De aquella bendita tierra. Her.—Si, señor duque. Duque.— Los niños Y las mujeres encuentran Gran diversión en oiros:

Contais cosas que las llenan

De admiración, y en verdad

Os sale muy bien la cuenta,
Pues así pasais la vida
Sin trabajar; os respetan,
Os hospedan, os regalan,
Y os oyen como si oyeran
Un oráculo: en verdad
Es una vida muy buena.
En fin, llegad en buen hora.
¿ No habeis mandado, duquesa,
Que le den alguna cosa
 este anciano?

Her.— Yo á las puertas
Del castillo no he llamado
Para recibir afrentas,
En cambio del pan que sobra,
Señor duque, en vuestra mesa.

Jorge.—: Así respondes al duque? ¡Insolente! todos tiemblan Aquí de su enojo.

Duque.— Basta:
Yo le perdono.

Mas un soldado de Cristo,
Que por su gloria pelea,
Debe reunir, señor duque,
A su valor la paciencia.
Busqué un asilo entretanto
Que pasaba la tormenta:
Ha calmado ya: las gracias
Recibid, oh joven bella!
Vov á seguir mi camino,
Señor, con vuestra licencia.

Sofia.— (A Ana). Conduce á ese peregrino. Duque.—Id con Dios.

Her.— (Que su promesa No olvide vuestra señora. Arrojadme por la reja La l'ave del parque.)

Ana.—

Sí.

(Vase, y Hermán.)

Vamos, Jorge nos observa.
Solía.—(Ya era tiempo, que su arrojo
Temblé que le descubriera.)
Adiós, duque: Dios os guarde.

Duque.—Dormid bien, bella duquesa.

(Vase Sofia.)

# EȘCENA V.:

# EL DUQUE, JORGE.

Jonge.—; Observasteis, señor? Duque.— ¿Qué?⊸ Vuestra esposa Jorge.— Qué abatida y qué pásida se hallaba Cuando entramos aqui! y el peregrino. Su ademán altanero, sus palabras.... No sé, pero se oculta algún misterio En ese hombre, señor. Cómo clavaba En vos sus ojos, que brotaban fuego. O mis sentidos esta vez me engañan, O he visto en la duquesa algunas señas De inteligencia. ¡Desdichado! ¡calla! Duque. ¿Quérosas tú sospechar? Perdón os pido. orge.—

Mas recordad que la duquesa amaba A un tal Hermán, que estaba en Palestina, Antes que vuestra esposa se llamara. Duque.—; Y qué? Jorge. — De la duquesa vi en el rostro De un reciente dolor señales claras, Y vi que había en sus hermosos ojos. Una gota de llanto. Y bien, acaba. Duque.— Jorge.—Ese anciano tal vez alguna nueva De su amante le trajo... ó se ocultaba Bajo el disfraz del viejo peregrino El mismo Hermán. ¿Qué dices?; Desgraciado! Duque.— ¡ Jonge! ¡ si fuese cierto!.... No es posible. ¡Qué mortal es capaz de tanta audacia? En mi propio castillo, en mi presencial Oh! inc es posible! Parecióme que Ana Jorge.— Con él hablaba al tiempo que salía. Duque.—Pues bien: sigue al instante sus (pisadas: Observa si se aleja del castillo, O en qué lugar cercano se recata: Vuela, Jorge.; Si fuere...! Jorge, escucha: Si es él...si se detiene....Observa; nada Le digas tú....Ven luego á mi presencia. Que tal temeridad, audacia tanta, De que ejemplo no ha habido en mis domi-(nios, A mí mismo me toca castigarla.

Jorge.—Se hará como mandais.

¡Tiembla si eres infiel, desventurada!

Duque.—

: Tiembla, Sofía!

• \* \* · 



# ACTO SEGUNDO.

#### LA ENTREVISTA.

Parque en el palacio del duque Othón: reja con puerta en el foro: á la derecha del espectador, un ángulo del castillo gótico con una escalera practicable, que da sobre el parque: árboles y arbustos á los lados: un banco de césped: la luna brilla, alumbrando la escena.

## ESCENA I.

EL DUQUE, JORGE.

Duque.—Jorge, ¿es cierto?

Jorge.—

Sí, señor:

Yo al peregrino segui, Su armadura descubri De la luna al resplandor, Que ya serena brillaba Después de aquella tormenta. 453

Duque .- Me engaño, Jorge, y allenta l' Oh suror! jy me engañaba También Sofía? Por Dios, Que es mucho su atrevimiento. Pero se acerca el momento, Jorge, morirán los dos. Quien así insulta mi nombre, Y así mi furor desprecia, O tiene una alma muy necia, O debe de ser muy hombre, No sabe que el duqué Othón, Antiguo y noble guerrero, No trae al cinto el jacero. Para servir de irrisión? ¿Y aquí han de venir, aquí? Jorge, ¿no te has engañado? Jorge.—Para el parque se han citado; Me oculté, y todo lo ol. Ese guerrero es Hermán. Duque.—¡El amante de Sofia! Jorge.—; Y nobárosla queria! Duque.—; Robármela?; morirán! ¿Dispusiste alguna gente Con armas?

Jorge.— Dispuesta se halla
Alli, junto á la muralla,
Y á vuestra voz obediente.
Duque.—No escapará ese traidor;
Pero es fuerza aprisionarle,
Porque de un golpe matarle
No le basta á mi furor.
Sufra una larga agonia,
La horrible muerte esperando,

Y la suerte contemplando De su adorada Sofía. A mis plantas los veré, Temblando, descoloridos, Y escucharé sus gemidos, Y en ellos me gozaré. Jorge, yo siento un volcán Ardiendo en mi corazón. ¡Han manchado mi blasón! ¡Lo han manchado! ¡morfrán! (Se oye abrir la puerta que está al fin de la escalera que baja del castillo: el duque y Jorge se ocultan entre los árboles, después de sus últimos versos.) Jerge.—Alguno llega, señor: Ocultémonos aqui. Duque.—¡Y ella es la primera, si! Jorge.—Reprimid vuestro furor. Duque.—No los podremos oir. Jorge.—Peno los podremos ver. Duque.—; Oh! ; tiembla, infame mujer! ¡Tiembla, Hermán, vais á morir! (Se ocultan.)

#### ESCENA II.

SOFIA, ANA. (Baja Sofia poco á poco Ia escalera apoyada en Ana.)

Sofia.—Yo tiemblo
Ana.— Valor, señora.
Sofía.—; Siente una inquietud mi alma!
Calderón.—55

Parece que de un abismo El bonde pisan mis plantas. Segura estás de que el duque Tranquilo duenme en su estancia?

Ana.—Si, señora, duenne.

Sofia. Mientras que yo, desdichada, Velo y gimio, y me consumo, Sin poder haller la calma! ¡Qué noche pasé, qué noche! Mi corazón palpitaba Con una hornible violencia: De una fiebre devorada, Me retorcia en mi secho, Maldecia la hora infausta De mi nacer, y á la muerte Con voz convulsa llamaba: Acusaba al cielo, al duque, Al mundo, á mí padre.....¡Ana, Tú no puedes comprenderme! ¡Ay! ¡morir! morir es nada; Pero este insomnio, esta fiebre Que nos quema las entrafías, Este padecer eterno Sni alivio ni esperanza, Es como un clavo de fuego Que el corazón nos traspasa, Una maldición horrible En nuestra frente grabada. ¡Un demonio que al abismo Lentamente nos arrastra! Ana.—¿Quién al miraros y otiros No siente vuestras desgracias?

JY as la virtud padece?

Solia.—¿Y cuándo la vintud halla Su recompensa en la tienra? ¿ Qué hice yo, desventurada, Para que implacable el ciello Me abrume así con su saña? You de la virtud un un punto Dejé la senda sagrada; Hoy, Ana, es la vez primera Que mi conciencia se alarma: Mal hice en venir aqui. ¿ Mas qué medio me quedaba Para evitar que el despecho De Herman lo precipitara A perder por mi la vida, La vida que veces tantas Generoso y noble expuso Por ser digno de una ingrata? Ana.—Esto consolaros debe, Señora: vuestras pisadas El crimen no ha conducido; Antes vuestra noble alma Hace un esfuerzo inaudito. Un sacrificio à que nada Es comparable: decirle Al hombre que se idolatra: "Huye, no vuelvas á verme, Huye, que el deber lo manda; Déjame aqui sola y triste, Sin consuelo ni esperanza."

Sofia.—Si, se lo diré, y el cielo Dará valor á mi alma: Se lo diré, aunque el tormento Deba matarme mañana.

Y así será, porque ahora Que sé que vive, que me ama, Que he vuelto á verle y á oirle, ¡Oh! yo no sé lo que pasa En mi corazón! Al menos Cuando su suerte ignoraba, Me consolaba la idea De que allá en la Tierra Santa, Bajo una tumba gloriosa, La dulce paz encontrara. Oue no sufriera cual sufro; Mas jay! que como fantasma, Amado á un tiempo y temido Le ví en la moche pasada Cubierto de honor y gloria, Reclamando mi constancia, Pidiéndome ; aly Dilos! el premio De sus inclitas hazañas. Siempre noble y generoso, ¿Le viste? Mi llanto, Ana, Calmó su enojo terrible, Y me perdonó mi falta. ¿Y hoy para siempre le pierdo? ¿Y vivo? ¡desventiurada! Ana.—; Sólo Dilos puede, señora, Consolar vuestras desgracias! Sofia.—En medio de mis tormentos Entreveo una esperanza. Ana.—; Cuál es, señora? Sofia.-He sufrido Tanto, tanto, que cercana Debe estar mi última hora.

¿Qué naturaleza basta

Para sufrir lo que sufro, Sin morir? Quizá mañana Me dará el cielo por premio Una tumba solitaria. Esta idea me reanima; Parece que Dios me manda Este rayo de consuelo.

Ana.—; Callad por Dios! ; qué palabras Tan tristes!

Sofía.— Ana, ¿te acuerdas Cómo en la noche pasada, Feroz el viento rugía, Las negras nubes bramaban? Todo era espanto; y ahora : Mira qué solemne calma Reina en la naturaleza! Todo en silencio descansa. Por el zafir de los cielos Esa luna plateada Camina, sin que una nube Vele su faz: dulce el aura, Apenas las flores mece Oue duermen también: las ramas A las aves dan asilo: Todo en la quietud se halla; ¿Y yo entre todos los seres Solamente destinada, Estaré à sufrir por siempre? ¡Ah! no, ya Dios me señala El sepulcro como un puerto De mi vida en la borrasca.

Ana.—; Me haceis llorar!
Sofía.— Padre mío,

He cumplido mi palabra. Pronto me uniré contigo; Mas qué rumor...; cielos!

Ana.— Nada,
Nada se mueve, señora.
No temais.

Sefía.— Si por desgracia
El duque me sorprendiese,
¡Cuán criminal me juzgara!
Sobre la triste Sofía
Y sobre Hermán descangara
Su furor! Vuelve al castillo,
Vela por tu triste ama.
Yo entretanto aquí á los cielos
Dinigiré mis plegarias:
La oración me dará fuerza
Para sufrir mis desgracias.

Ana.—Si; nada temais, señora: Tened en Dios confianza, Y en mi cuidado.

Sofía.— Ana mía,
Eres para mí una hermana.
Ana.—Me avergonzais; voy, señora.
Que la Providencia santa
Õs dé valor. (Tú, Dios mío,
Su noble proyecto ampara.)

(Vase.)

## ESCENA III

SOFIA. (Se arrodilla al pie de la escalena, y levanta sus ojos y sus manos al cielo.)

¡Virgen, madre de Dios! ¡Virgen María! Tú que miras, Señora, mi agonía, Mi profunda aflicción: Escúchame piadosa desde el cielo Y derrama una gota de consuelo Sobre mi desgarrado corazón. A aquel Señor que sus divinas huellas Estampa sobre el sol y las estrellas, Ruega, joh Madre, por mí! Por mi, que devorada de tormentos, Débil caña, juguete de los vientos, Siempre en el valle de la tierra fui! Mas yo he sufrido la tormenta impía Sin mancharme jamás; siempre mi guía Fué joh Virgen! la virtud Ante el lecho de un padre moribundo, Sacrifiqué los bienes de este mundo, Y die duelo cubri mi juwentud! En la fogosa edad de las pasiones, Sin placer, esperanzas ni ilusiones, Sola y triste gemí, Cual flor en el desierto abandonada, Cual barquilla á las olas entregada. : Nadie ha tenido compasión de mí!

Tú lo sabes, Señora, ¿qué no he hecho Por borrar una imagen de mi pecho, Y olvidar un umer? Inútil todo por mi mal ha sido; Tu Hijo, Macire de Dios, cerró el oído Ai profundo gemir de mi dolor! Agoibilada de bárbarios pesares Fui à l'orar hasta el pie de los altares, Pidiendo compasión: Y allí abrazada de la cruz, gemía, Y alli por él lloraba el corazón! Tú, Omnipotente Dios, que me criaste, ¿Acaso de la nada me sacaste Para gemir así? ¿Para gozarte acaso en mis martinios? Perdona 10th Dios! perdona mis delirios, Mira mi llanto, ten piedad de mi! Y desde tu alto trono de diamante, Dirige una mirada un solo instante Sobre mí, sobre Hermán: Dale valor, y á mi la tumba fría: Si, yo lo espero: el venidero día Mis cenizas en paz reposarán! (Queda algunos momentos arrodillada, cubriéndose el rostro con las manos.)

### ESCENA IV

SOFIA, HERMAN, GUSTAVO.

(Aparecen á la puerta del parque, y contemplan á Sofía.)

Her.—Mírala Gustavo, allí,
Como una visión de amor,
Como un ángel de dolor,
Orando tal vez por mí.
¡Y yo de su corazón
Pude dudar un instante!
Mira en su hermoso semblante
Retratada su aflicción.

Gus.—Llega, que es tarde: yo aquí Los caballos cuidaré. Prevenido esperaré.

Her.—Gracias, hermano: por mí Tu vida expones ahora:

¿Cómo sabré agradecer..... Gus.—Calla, Hermán; es un deber: Llega, que viene la aurora

(Se retira.)

# ESCENA V.

SOFIA, HERMAN. (Sofía, á los pasos de Hermán se levanta, y vuelve la cabeza á mirarle.)

Her.—Gracias, gracias, Sofía. Sofia.— Hermán! Te miro, Her.— Te miro al fin, hermosa, Y mi tristeza olvido, y mis tormentos: Todo, todo lo olvido Cuando estoy á tu lado, Cuando siento el aliento embalsamado Que tú, mi bien, respiras, Y al través de tus lágrimas me miras. Esa inefable, angélica ternura De tu mirar; tu palidez, tu llanto, Tienes no sé qué encanto Melancólico, dulce, indefinible! Oculto alli, mi bien, te contemplaba, Tu ciración respetando fervonosa: Sobre tu frente cándida y hermosa, El nayo de la luna resbalaba. Jugaba el aura con tus bucles de oro, Y con tu blanco trasparente velo: Tus ruegos elevabas hacia el cielo Por mi, por mi, Sofia! ¡Yo te adoro! La lágrima que tiembla en tu mejilla, Es la gota de bálsamo que calma

La agitación frenética de mi alma.
Ven a mi corazón, toca mi frente:
¡Oh! si vieras, mi bien, cuánto he sufrido!
¡Peno te veo, y mi dolor olvido,
Y sueña dicha el corazón doliente!
Sofía.—¡Dicha!; dicha! ¿qué dices, desgra(ciado?

En este valle de amargura y duelo ¿ Qué nos resta, infelices? ¿ qué consuelo Hallará nuestro pecho desganrado? Condenados los dos á eterno lloro, No nos queda siquiera una esperanza. ¿Qué es nuestro porvenir? horribles penas, Vivir eternamente separados, Lejos uno del otro, condenados A arrastrar en silencio las cadenas, Cadenas pesadísimas que pronto Acabarán con la existencia mía! Her.—; Ah! no, jamás! unálmonos, Sofía: Yo, ser tulya juné; por ti he vivido: Y á arrancarte de aquí sólo he venido: Ven, abandona esta prisión dorada: Dejemos esta atmósfera maldita Que te sossoica, y tu beldad marchita: Busquemos otra pura, embalsamada, Digna de ti, Sofia: de tu frente Arroja esa diadema que te humilla; La guirnalda sencilla De violeta, y jazmín, y mirto y rosa, Que mi amorosa mano te ceñía, Brillaba más hermosa Sobre tu frente cándida, Sofía! Solfia.—; Ay! verdad es, Hermán; aquellas (flores

No quemaban mi frente cual la quema Esa ducal diadema.

Tú no sabes, Hermán, lo que ha pasado En este corazón! gota por gota Ha ido cayendo en él cuanta agangura Puede haber en la vida: oh! cuántas veces. Cuántas pensé que mi razón perdía! Un recuerdo de fuego me quemaba, Mi pecho con mis manos destrozaba, Y tu nombre entre llamto repetía! Llanto, sí, llanto; pero amargo, ardiente, Cuya huella jamás el tiempo borra, Que seca el corazón, ruga la frente! Y tener que ocultarlo, y el contento Aparentar, y parecer en calma Cuando está ardiendo y desgarrada el (alma.

Cuando toda la vida es un tormento!
Y la frívola conte sonreía
Al verme de brillantes coronada,
Y mi suerte tal vez era envidiada,
Cuando sangrando estaba el alma mía!
Cuando mi traje recamado de oro,
Era un paño de muerte que abrumaba
Mi débil cuenpo; cuando yo regaba
Éi rico mármol de mi estancia, en lloro!
Y tu imagen aquí, sin que un momento
La pudiera borrar de mi memoria!
Her.—; Y yo soñando amor, buscando glo(ria,

Sin sospechar siquiera mi tormento, Intrépido al peligro me arrojaba: Un nombre illustre conquistar quería,

Un mombre que ofrecer á mi Sotia, Cuya celeste imagen me animaba. Oh! dulces eran para mí las penas, Y leve la armadura: De la abrasada Siria en las arenas, Pensando en la ventura Que tu amor-me guardaba! Tus últimas palabras repetía; De mi alazán el cuello acariciaba, Y el noble bruto utano relinchaba, Y you mi lanza interépido blandia. Aprovechando á veces una tregua, Bajo la sombra de una hermosa palmã Pulsaba mi laúd, y en dulce trova Mis ardientes suspiros te mandaba, Que en el desierto inmenso se perdían, Y mi laúd con lágrimas regaba! Sofía.—Pero era dulce tu llorar al menos: La gloria te seguia, Una grata esperanza te animaba; Pero yo triste, yo, que ni un momento Gozaba de quietud, que á todas horas Escuchaba una voz que me decía: "¿ En dónde está, perjura, La eterna fe que me juraste un día?" Y mis ensueños espantosos etan: Ya muerto en Palestina te veía; Ya llegar á tu patria, y despechado, Mi nombre maldiciendo, Del fiero duque provocar la saña; Y tu acero cruzarse con el suyo En lid horrenda, y salpicada en sangre, En la sangre de Herman y de mi esposo

Entre tumbas vagar sola en el mundo! Oh Hermán, cuánto he sufrido! Her.— Sí, Sofíz;

Pero ya más felices viviremos: De nuestra patria lejos estaremos Cuando luzca la luz del nuevo día.

Que allí mi concel está
Tascando el el freno impaciente:
Pronto la aurora vendrá:
Ven, su nayo lucirá
Sobre tu cándida frente.
Ven, mi vida, mi tesoro!
Ven, adorada beldad,
Ven, enjugaré tu lloro:
No tendrás mármoles ni oro,
Pero stendrás libertad.

Sofia.—; Ah!

Her.— De tu esposo tirano
Burlaremos el furor:
Sobre mi trotón lozano,
Mi fuerte lanza en la mano,
Yo defenderé á mi amor.
No temas, henmosa, ven;
¿Quién puede vencerme, quién?
Nadie; la victoria es mía,
Porque defiendo á Sofía,
Porque lidio por mi bien!

Sofia.—; Infeliz!

Her.— Todo mi allán
Será sólo tu ventura,
Y de mirto y de arrayán
Mis manos coronarán
Tu frente angélica y puna.

A tu canto, la armonía Juntaré de mi laúd. Yo seré tuyo, tú mía, Y un ensueño de alegría Será nuestra juventud. ¿Mas nada respondes, nada? ¿Desoyes mi ardiente ruego? ¿Vuelves de mí tu mirada, Y siento tu mano helada Entre mis manos de fuego? Temes ; ay! participar De mi pobre humilde suerte? Sí, yo lo debí esperar: Tú viniste á este lugar Para anunciarme la muerte; Porque mandarme vivir Sin ti, adorada Sofía, Es condenarme á morir.... ¿Lo quieres? Voy á partir....

Soffiai.—(Vollviendo el rostro anegado en llanto.)

¡Hermán!

Her.— Lloras, vida mía!
Sofía.—; Eres, Hermán despiadado!
Mirando estás mi dolor,
Mi rostro en llanto bañado,
¿Y dudas, desventurado,
Del exceso de mi amor?
¿Por quién he venido aquí
Los peligros arrostrando?
¿Por quién ; ay! tanto sufrí?
¡Por ti, ingrato Hermán, por ti,
Que estás de mi amor dudando.

Hèr.— No dudo ya, no, Sofia. Sofia.—Por ti, Hermán, despreciaría Los peligros y la muerte; Porque mi delicia es verte, Tú, el alma del alma mía. La humilde cabaña fuera Para mí grata mansión, Si alli seguirte pudiera, Si alli tranquilo estuviera Mi llagado corazón: Porque no puedo olvidar, Porque te amo todavía, Porque te amo á mi pesar, Porque no puedo arrancar Tu imagen del alma mía. Her.—Angeles que la escuchais, ¿En la sagrada mansión De ventura que habitais, Esta delicia probais Que prueba mi corazón? Encantadora mujer, Si vieras qué hermosa estás! Tiene tu llanto un poder Oue no puedo comprender: Y dime, ¿me seguirás? Sofía.—Oye, Hermán; voy á morir, Que sin tí no podré yo Por largo tiempo vivir; Mas no te puedo seguir. Her.—; No puedes seguirme? Sofia. Her.—; Quién te lo impide, Sofia? ¿Quién te lo impide?

Sofia.—

El deber:

Juré...

Juraste ser mía.

Ven.

¿Y criminal sería? Sofia,— ¿Me quieres envillecer? Un impuro corazón No fuera digno de ti: ¡Hermán, Hermán, compasión! De un padre la maldición No caiga ; ay Dios! sobre mí. Hoy puedo por ti rogar A Dios; hoy puedo mi frente Sin crimen al cielo alzar; Hoy puedo, en fin, espirar Infeliz, pero inocente. Tú en mi sepulcro vendrás A colocar una flor, Y mi virtud amarás, Y enternecido dirás: Murió digna de mi amor. En otra mansión un día, En otra región de luz, Inundada de alegría, Se unirá por fin Sofía : Al soldado de la cruz. Her.—Es cierto, tienes razón: No podemos ya vivir Juntos en esta mansión De luto y de maldición;

Pero podemos morir.

Y á tu lado, vida mia!

Morir, morir por tu amor,

Calderón. -- 57

¿Dónde habrá dicha mayor:
Hacia otro mundo mejor
Volaremos en un día.
Siéntate junto de mí:
Pronto la aurora vendrá:
Te buscarán, ¿no es así?
Y vendrá el duque, y aquí
A los dos nos matará.

Sofia.—No, no; yo tengo valor
Bastante para morir
Del fiero duque al furor;
Pero no quiero joh mi amor!
Verte á mis ojos sufrir.
Huye, que ya llega el día:
Huye al instante, por Dios:

Te lo ruega tu Sofia.

Her.—; Y á dónide iré, vidal mía, Si no partimos los dos? ¿En dónde vivir pudiera Si mi universo es aquí?

Sosia. — Sigue de Dios la bandera:

Tal vez la gloria te espera.

Her.—No quiero gloria sin ti.

(Ruido de pasos dentro.)

Sosía.—; Escuchas ese rumor?

#### ESCENA VI

Dichos, GUSTAVO (Precipitado.)

Gus.—Hermano, somos perdidos; Entre esas ramas dos hombres Se ocultan.

Her.— ¡Cómo!

Sofia.— ; Dios mío! )
Será el duque!

Nada temas
¡No estás con Hermán, conmigo?
Venga el duque, de mi espada
Probará el aguido filo;
¡Ni quién vencerme pudiera,
Si estloy, mi amada, dontigo;
Si me anima de tus ojos
El fulgor puro y divino?
¡Al tarma, Gustavo, al arma!
— Morir antes que rendirnos.

Gus.—Morir antes que rendirmos.

Her.—¿Dos no más? ¡desventurados! Sofía.—Deja que vuelva al castillo, Y huye tú.

Her.— ¿Huir? joh! nunca.

Ven, Solia, ven commigo, Que será cierta tu muerte Si ya el tirano te ha visto; Logremos gamar la puerta: Sobre mi alazán querido Te colocaré, y entonces, Adiós, hermoso castillo, Adiós, prisiones doradas, Que ya hemos roto los grillos.

Sofía.—Y adiós, también, virtud santa: Tras de tantos sacrificios
Te perderé? ¡No, no, nunca!
Hermán á tus pies te pido
Oue te salves, y me dejes
Sufrir sola mi destino.
Huye.

Her.— Contigo.

Sefía.—

No.

Her.—

Entonces

Sálvate tú, hermano mío.

(Arroja la espalda.)

Mira, ya no tengo espada.

Morir aquí determino.

Gus.—; Ah! no; toma: á pesar suyo Sálvala: toma, te digo,

Que ya vienen; ya se acercan.

Her.—Salvémosla, pues, amigo.

Gus.—Dos para dos, no hay ventaja. Sofía.—¡No sé dónde estoy, Dios mío!

## ESCENA VII.

Dichos, EL DUQUE, JORGE [c n espadas desnudas].

Duque.— ¡No podeis huir, malvados! Sofía.—El es, ¡oh Dios!

Duque.— Foragidos,

Que de la noche en las sombras Ocultais vuestros delitos:

¡No escapareis, no, lo juro!

Morireis entre martirios!

¿Y pensabais engañarme,

Y burlar el furor mío

Con la fuga? ¡nio, cobardes!

Her.—; Cobarde!; cobarde has dicho? Pronto lo veremos, duque. Paso.

Duque.— ¡Eh, atrás!

| Her.—          | Paso, os digo,                        |
|----------------|---------------------------------------|
|                | é con mi espada.                      |
| A ellos, G     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|                | con Jonge, y Hermán con               |
| `              | el duque.)                            |
| Duque.—        | ¡Attrevido!                           |
| Ríndete.       | •,                                    |
| Jorge.—        | ; Guardias!                           |
| . 6            | Gritando.)                            |
| Duque.—        | No, calla;                            |
|                | idado de Cristo                       |
|                | ue Othón solo basta                   |
|                | rle y rendirlo                        |
|                | e estoy? ¡dejadme, bárba-             |
|                | (ros!                                 |
| Her.—No tem    | as, estás commigo.                    |
| Gus.—          | (A Jorge que cae.)                    |
|                | , muere, malvado!                     |
| Jorge.—; Guard |                                       |
| Gus.—          | Cállate, maldito,                     |
|                | que te perdone:                       |
| Calla.         | que de perdorie.                      |
|                | (Soltando la espada).                 |
|                | al furor mío.                         |
|                | ¿quién es el cobarde?                 |
|                | libre el camino.                      |
|                | baballo, Gustavo.                     |
| Duque.—        | (Gritando.)                           |
| Guardias!      | (Graniuo.)                            |
|                | ún no te han oído.                    |
| Sofía          | (Queriendo soltarse).                 |
|                | por piedad!                           |
| Her.—          | Marchemos:                            |
|                | ATALIA CATCALICO                      |

A su pesar, del peligro La salvo.

Duque.—; Oh infienno; Guardias! Her.—Adiós, duque Othón: (Se van por el foro derecho.)

# ESCENA VIII.

## EL DUQUE, JORGE.

(Después de un instante aparecen los guardias á la reja del parque, y se vun en seguimiento de Hermán.)

Duque.—
¿Estais solrdos?; Ah! se escapan.
(Salen los guardias
(Corred, y muertos ó vivos
Vengan aquí: pronto, pronto.
Que Hermán toma ya el estribo.
(Se van los guardias.)
¡Jorge, Jorge! Mi caballo:
¡Sigamos á los bandidos!



# ACTO TERCERO.

LA REVELACION.

La misma decoración del acto primero.

## ESCENA I.

EL DUQUE, JORGE.

Duque.—Si tardamos un instante,
Los fugitivos se escapan.
¡Vive el cielo! no creía
Que tal valor se encontrara
En ese obscuro guerrero:
¡Qué serenidad, qué audacia!
¡Y quién es el otro joven
Que al cruzado acompañaba?
Torge.—Un hermano menor suvo.

Según parece: ¡por mi alma! Que los dos son muy valientes, Y por poco nos despachan!

Duque.—Es fuerza hacerles justicia: Manejan muy bien las armas;

Y burlado nos hubieran,

'Si mis guardias no llegaran. Jorge.—Y si no es por vuestra esposa,

La victoria nos costara Mucha saingre; pero viendo Que la duquesa se hallaba En peligro, el mayor dijo: "Gustavo, deja la espada: La resistencia es inútil, No lograremos salvarla; Rindámonos, quizá el duque Escuchará mis palabras."

Entonces llegasteis vos.

Duque.—Y me rindieron las armas: Quizá esperan que sus ruegos Desarmarán mi venganza; Ah! si tal esperan, Jonge, Vive el cielo que se engañan! El duque Othón sabrá pronto Lavar con sangre las manchas De su honor. ¿Y qué dijera La nobleza de Alemania. Si esta osadía insolente Yo sin castigo dejara? No; morirán los traidores, Pagarán cara su audacia; Pero antes verlos deseo En mi presencia, á mis plantas

Arrastrarse, y confundirlos Con mis severas miradas. Ve pronto, Jorge, y los presos Conduce luego á esta sala.

(Se va Junge.)

Hola...venga aquí Sofía.

(Llamando á la puerta izquierda.)

Temblar la veré á mis plantas.

#### ESCENA II.

#### EL DUQUE

¿Y es esta la mujer? vaso precioso De vil ponzoña, de amargura lleno: Risa sus labios, falsedad su seno, De bien y mal conjunto misterioso. Oh! quién pensar pudiera que Sofía, Con aquel aire tan ingenuo y puro, Así ocultase un corazón perjuro, Que virtud y modestia así mentía! ¡Maldito el hombre que su honor entrega A una débil mujer! ¡Oh! sí, maldito! Un baldón en la frente lleva escrito, Y la hora al fin del desengaño llega. Y yo la amaba, ; pérfida! la amaba, Y en su amor puse la confianza mía. ¡Ah! me faltó la infiel! ¡tiembla, Sofía! Muera la esposa que mi honor manchaba!

# ESCENA III

## EL DUQUE, SOFIA.

Sofía. - ¿ Qué me quereis ¿ Llegó ya De mi suplicio el momento? Libradme de mi tormento, La víctima pronta está. Duque.—Infiel esposa, ¿tu frienite No se cubre de rubor? Schia.—Nunca se cubre, señor? De rubor el inocente. Diulque.—; Inforcente! ¿:trú, Soffia, Cuando os encuentro á los dos En una cita? Por Dios, Tal audacia no creía! Inocente, y de otro dueño En los brazos te entregabas Cuando á tu esposo juzgabas Hundido en profundo sueño! ¡Culándio con Hermlán reías De mi necia estupidez! ¡ Cluándo mi nombre tal vez, Y tu suerte maldecías! ¿Y por qué? ¿qué te hice yo Para aborrecerme así? Riqueza y mombre te dí,

¿Ya lo has olvidado? Scifía.— (Cor

(Con firmézal)

No.

Duque.—: Recuerdas que en orfandad Hubieras siempre gemido; Que sin mí hubieras vivido En profunda obscuridad; Que yo me compadecí De aquel tu penar doliente, Y lleno de amor, tu frente Con mi diadema ceñí? ¿Y cuál es el galardón Que tú me has dado, Sofía? Una mancha en la honra mía, Sobre mi timbre un borrón! Ah! si no la gratitud, Falsa y traidora mujer, Te debieran contener El deber y la virtud; Mas todo lo has olvidado; Culbres de oprobio tu nombre, ¿Por qué? por seguir á un hombre, A un vil y obscuro soldado. Solfia.—Baista, duque, basta ya, Que no alcanza el sufrimiento; Dadme la muente al momento, Dios después nos juzgará; Pero repito, señor,

Que no he sido delincuente, Y que puedo alzar mi frente Sin cubrirme de rubor. Fui á una cita; ¿pero vos No sabeis á lo que fui? A decir á Hermán: De aqui Huye: para siempre adiós! Duque.—: Cuánto heroismo! Sofia.—

Bien sé

Que crédito no me dais: De mi virtud os burlais.

Duque.—

(Con ironia.)

Burlarme de ella? por qué? Digo que estoy convencido De vuestra lealtad, señora, Y lo vais á ver ahora: Injusto con vos he sido; Mas un momento de error, Quién no lo tiene, Sofía? Ya vereis en este día Cómo pago tanto amor: Porque no es posible ya Dudar de que me amais, no; Quién más dichoso que yo! Tu esposo te pagará Ese cariño.

Señor, Sofia:.-Basta; dejad la ironía: Sé cuál es la suerte mía; La sufriré con valor. ¿Creeis que temerá morir Quien ha llamado á la muerte Tres años, porque su suerte Era llorar y sufrir? Sí, duque, la vida mía Era un eterno tormento. Y anhelaba este momento Como el fin de mi agonía. Y puesto que cerca estoy De towar la eternidad, Oye, duque, la verdad, Oye, á decirtela voy.

En dichosa quietud, en dulce calma, Bajo del techo paternal vivía: Un dulce porvenir me sonreía, Un porvenir de dichas y de amor. Ese guerrero que llamais obscuro, Y hoy teneis en prisiones alherrojado, Era un mancebo noble y esforzado, Idolo de mi ardiente corazón. Le amé, señor, le amé desde la infancia, Fué de mi juventud el dulce ensueño, Y juré hacerle de mi mano dueño, Como era dueño de mi pura fe. Mas para ser más digno de mi afecto, Fué à Palestina en busca de la gliciria, En su pecho llevando y su memoria, La imagen ; ay! de su adorado bien. Vos entretanto por designacia mía Me iminasteis, imoimientoi imalhadaido! Y de pasión fatal arrebatado, A mi padre dijisteis vuestro amor. Y el pobre anciano, próximo á la tumba, Y temiendo que Hermán no volvería, Vuestro amor escuchó con alegría: ¡Ay! tu cariño ¡oh padre! te cegó. Mil veces me propuso vuestro enlace, Y mil veces le dijo el labio mío Que no era dueña yo de mi albedrío; Que era mi corazón sólo de Hermán. El insistió, yo resistí, y un día..... ¿Os acordais? slu vida se apagaba, Y ante mis pies, llorando se arrastraba.... Y....yo juré cumplir su voluntad. Sí, lo juré; mas desde aquel instante No supe más de mí; yo fui arrastrada

Y ante mis pies, llorando se arrastraba.... Sin saber lo que el labio pronunció. Duque.—; Oh! ; no lo recordais, noble se-(ñora?

Jurasteis ante Dios ser sólo mía. Sofía.—A la luz de una fúnebre bujía, Que alumbraba una estancia de dolor. Si, lo recuerdo como ensueño horrible; Recuerdo que mi frente toqué luego, Y una diadema me encontré de fuego Que me quemaba la convulsa sien. Y comprendi lo que jurado había, Y Iblasfemié, pendónamie, Dios Sainto l Y fui al altar y le regué con llanto, Y á vivir infeliz me resigné! Ah! vos visteis mis lágrimas amargas, Y me cubristeis de diamantes y oro: "Al fin, dijisteis, calmará su lloro El título pomposo que le doy." Te engañastes ; ch duque! tus riquezas, riquezas de un rey, ¿qué fueran? (; nada:

Para el alma que está despedazada,
Por el recuerdo de un perdido amor.
Un corazón mis joyas ocultaban
Por horribles tormentos carcomido:
Mi habitación magnifica, ¿qué ha sido?
Una prisión; mi lecho, un ataúd.
Y sin embargo ¡oh duque! yo lo juro,
Schocar este amor he procurado;
¡Oh! no lo conseguí; mas no he faltado
Por un instante solo á la vintud.
Duque.—|Calla, calla, mujer; ¿ya no re(cuerdas

Que you estaba allí oculto, y te veía? Que el cruzado tus manos oprimía. Que en tu semblante el júbilo brilló? Ohl yo sé bien que las mujeres usan De mágicas palabras que adormecen: Que inocentes y puras aparecen, Cuando el crimen está en su corazón. Mas no me engañarás, no; de tu amante Verás rodar primero la cabeza: Tú morirás después.

Sofia.— Y con firmeza Arrostrar esa muerte me verás: Porque soy inocente: porque sólo En otra vida mi esperanza fundo: Porque un mar de dolor es este mundo, Y mi puerto hallaré em la eternidad. Pero si aliguna vez te fui querikla, Escucha joh duque! mi posstrer acento, Mi último ruego: evitame el tormento De ver morir al infeliz Hermán: Concédeme, señor, que yo primero Baje á la tumba, y en aquel instante Yo rogaré por ti, y en mi semblamte El perdón de tu crimen mirarás. Duque.—: Perdón! : perdón! señora, (agradezco

Tanta bondad; mas no la necesito: Vereis morir á Hermán, os lo repito, Y en vuestro acerbo l'anto gozaré: ¡Tú no sabes, mujer, lo que sufría Cuando en el panque oculto os contempla-(ba!

Mi corazón la fiebre devoraba Cuando las muestras de tu amor miré.

Sosia.—Señor, señor, ¿mi muerte no (bastante ·A saciar vuestra furia? Duque.-No, señora. Schia.—A vuestros pies una mujer (llora, ¿ No hallará ni este rasgo de piedad? Duque.... Duque.— Dejadme; vuestro ruego (irrita Más y más mi furor; el ruego es vano: No hay piedad para ti. Pues bieh, tirano, Sofia.— Sacia, sacia tu bárbara crueldad. Duque.—Oh! ya llega tu amante con su (hermano. ¿No palpitta tu seno de ternura? Sofia.—¿Tienes, destino atroz, más amar-(gura Que verter en mi pobre corazón? No puedo más; las fuerzas me abandonan:

Hasta las fuentes de mi amargo llanto.

Agotadas están. ¡Dios justo y santo! No escucharás el grito del dolor?

### ESCENA IV.

Dichos, HERMAN, CUSTAVO (con cadenas.)
JORGE, GUARDIAS

Her.—Aqui está ; santo Dios! vuelvo á (mirarla! Duque.—Llegad, noble y valiente caba-(llero: Digno soldado de la cruz, miradla: He aqui de vuestro amor el dulce objeto. Veniid, veniid, para enjugar el llanto De este ánigel de bonidad.... pieno, ¿quié es ¿Tan irio ahora y tan ardiente antes!..... ¿Se ha apagado tan pronto el dulce fuego De aquel amor andiente, inextinguible?... ¿Bajais los ojos y temblais, mancebo?... ¿Un valiente guerrero así se abate? ¿ No teneis que decir? Her.— Que te desprecio. Duque.—¿Y nada más? Que te desprecio, duque: Que tu inonia y tu ademán soberbio, Con el que está cargado de prisiones, Es muy digno de ti. Buen caballero, Es más diestra tu lengua que tu mano: Manda, tirano, manda que estos hierros Me quiten un instante; al campo vamos; Sollos allí los dos, y cuerpo á cuerpo

Calderón.-59

Nos batinemos, y verás entonces
Quién tiembla de los dos: ¿así tan presto
Has olvidado, duque, que mi mano
De la tuya saltar hizo el acero?
Te perdoné la vida, miserable:
Eres cobarde, duque, y te desprecio.
Duque.—A una casualidad debiste el
(triunfo.

A una casualidad, ¡viven los cielos!
Si fueras tú mi igual, si fueras noble,
Yo lidiara contigo en campo abierto,
Y allí la fuerza vileras de mi brazo,
Y el filo allí probaras de mi acero;
Pero el que entra de noche en mi castillo,
Su edad, su nombre y condición fingiendo:
El que intenta robarme así la esposa,
De la profunda moche en el silencio,
Debe morir en un cadalso infame,
No cual mueren los nobles caballeros:
Sí, morirás, y morirá contigo,
De tu pasión el cniminal objeto.
Her.—; Criminal! ¡criminal! ¡oh! no la ul(trajes,

Duque; tu esposa un ángel es del cielo, Es la misma virtud: en este instante Solemne para mí, por el Eterno, Juno que es inocente, sí, lo juro: De mi vida en el último momento Lo tornaré á jurar: salva su vida, Sálvalla, duque, sóllo yo soy reo: Yo, sí, que á arrebatártela venía, Porque desde la infancia un juramento Nuestras almas ligó: lazo sagrado, Que tus riquezas, tu poder inmienso,

Um "si" arrancando en medio de un delirio, Nada bastó á romperle, porque el cielo Grabó el amor en nuestras tiernas almas, Con caracteres de imborrable fuego. Duque.—¡Oh! yo lo borraré! la losa fría De tu sepulcro apagará ese incendio; Y lo que no ha podido la distancia, Ni el deber, ni el transcurso de los tiempos, La muerte alcanzará. No, de la tumba. Her.— A la región celeste volaremos, Y alli de Dios en la presencia augusta, De aquel Dios que en nuestra allma está (leyendo, De aquel Dios, ante el cual el ono es polivo, Y la grandeza de los hombres viento, Premio dulce hallarà nuestro martirio, Y alli por siempre á unimos volveremos. Y tu, Sofía, pura como el ángel Que gira en vorno al trono del Eterno, Alza tu frente cándida y sublime; No temas el morir. Ah! no lo temo: Sofia.— La muerte es mi consuelo, mi esperanza: Si, morir juntos, mi unico deseo; Pero verte sufrir joh! no es posible, Herman; no tengo para tanto, esfuerzo. ; Duque! ; Señor! que caiga à un tiempo (mismo La cuchilla fatal en nuestros cuellos. Duque.—¿ No te lo dije ya? soy inflexible.

Jorge, vuelve à llevar los prisioneros: Que arregien los negocios de su alma:

Un cuarto de hora sólo les concedo: Cuando suenen las once en el castillo, Cumpla el verdugo su deber. Jorge.— Entiendo. (Sofía corre hacia Hermán: Jorge y los guardías se lo impiden.) Her.— Adiós, Solía. ¡Hermán! á mi llevadme, Sofia. Arrastradme con él! Her.— : Pesados Iniemos! Ah! si mis brazos estuviesen libres! Duque.—Separadlos. Confundante los cielos! Vamos, Gustavo. (¡Oh maidre mia! / Gus.-¿Quién te consolará?) Jamos. Jorge.-

#### ESCENA V.

Her.-

Marchemos.

(Se van).

EL DUQUE, SOFIA.

(Se pasea muy agitadal: lluego se encara al duque, con la sonrisa de la desesperación.)

Sossa.—¿Estás contento ya?

Duque.—

(Con calma.)

Lo estaré pronto.

Sossa.—Yo también lo estaré, porque los

(cielos

Harán que alguna fibra se me rolmpa

Del corazón en su latir violento: Si, pronto moriré; pero tú, duque, De tu riqueza y tu esplendor en medio, Gozarás de quietud? no; nuestra sombra Te seguirá, y en tomo de tu lecho Nuestros espectros clamarán: "¡Vengan-

Y al fin nos vengará el remordimiento.

# ESCENA VI.

# Dichos, UN PAJE.

Paje.—Señor: á vuestro castillo, Una miserable anciana De llegar acaba ahora, Y pide que á vuestras plantas Arrojarse le permitan.

Duque.—En una ocasión muy mala Pide audiencia: despedidla; Vuelva otro día, mañana, Hoy á nadie escuchar quiero.

Paje.—Es urgente y de importancia Lo que tiene que deciros, Según se expresa.

Duque.— Por mi alma Que es muy necia esa mujer. Haced que pase á esta sala.

(Se va el paje.)

Olgámosla brevemente.
Paje.—Entrad ya, señora.
Ida.— Gracias.

#### ESCENA VII.

# SOFIA, EL DUQUE, IDA,

Ida.—Permitid que de rodillas....
Duque.—Levantad, buena mujer.
¿En qué os puedo complacer?
Ida.—Pronto lo sabreis, señor.

Duque.—Sentaos.

Ida.— Así lo haré,
Porque estoy muy fatigada:
Es muy larga la jornada

Que he tenido que hacer hoy. Duque.—Sed breve, mujer, que tengo

Poco tilempo de escucharios. Ida.—Procuraré no cansaros: Ya empiezo mi narración. A algunas millas de aquí, Hace tiempo que existía Una joven, que vivía En su tranquila mansión. Sus padres eran honrados, and Pero pobres: su ventura Se cifraba en la hermosura De la hija de su amor. ¡Plobre niña! la inocencia Sobre su frente brillaba, : : Y la risa se ostentaba En su labio encantador. Era hermosa como el cielo.

Y como el cielo era pura:

Mas ¡ay! por su desventura
Un señor noble la vió.
La vió, y en su seno ardiente
Latió el corazón malvado,
De un amor desenfrenado,
Y hacerla suya juró.
Y con la risa en los labios,
Un amor puro mintiendo,
Poco á poco seduciendo
Fué su noble corazón.

Duque.—; Pobre niña!

Que fué un infame aquel hombre Que fingió su estado y nombre Para cubrir su intención?
Y ella la pobre, inocente,
Alma de cándido niño,
Aquel mentido cariño
Sedujo su corazón.

Tímida, sin experiencia,
Sin mundo....; desventurada!
Fué por el noble burlada.

Duque.— (Con agitación.)
¡Dios mío!

Ida.— ¡Hornible traición!
No es esto todo; el malvado,
Ya que consiguió su intento,
Huyó, dejando el tormento
En el pecho que rompió:
Huyó, y dejó á la infelice
Con su vergiienza y su luto,
Y en su triste vientre el fruto
De aquel desdichado amor.

(Observándolo.)

¿Temblais, señor?

Duque.—

(Con interés.)

Proseguid.

Ida.—La joven desventurada Echó al mundo una mirada. Y vió vergiienza y dolor: En lo pasadio, recluerdos De virtud y de ventura; En lo presente, amargura; En el porvenir....joh Dios! ¿ Concebís, señor, la suente De esta infelice? gemía, Y su nacer maldecía, Y del cielo blasfemó. Una noche....; noche horrible! Las estrellas no brillaban, Los huracanes bramaban, Todo era espanto y horror! La joven en su vergiienza, Loca, ciega, delirando, Huyó, su casa dejando, La casa donde nació; Donde sus padres ancianos Con su cariño vivian. Y otro hijo jay Dios! no tenian Que aliviase su dolor! Donde dormían tranquilos Junto á su hija descansando, Tall vez con ella soñando, Y ella....; miserable, huyó!.. Y all despentan los ancianos A la infeliz llamarian:

Miseros! no encontrarian Sino el lecho que dejó. El lecho humilde en que un día Tranquilo sueño gozaba, Cuando su alma pura estaba, Sin crimen su corazón.

¿Llorais?

Duque.— (Con mucha turbación.)

Seguid, buena anciana,

Seguid esa triste historia.

(Es un sueño...; oh!; qué memoria!...

Seguid, anciana, por Dios.

Ida.—La pobre joven en tanto, Sin recursos, sin abrigo, Ni un hermano, ni un amigo. En quien hallar compasión: Sus cabellos en desorden Errando á merced del viento, · Con el rostro macillento, Devorado el corazón. Lejos de su patrio suelo, De puerta en puerta buscaba Un pobre pan, que regaba Con lágrimas de dolor. En tanto el tiempo pasaba, Y llegó por fin el día En que dar á luz debía La causa de su rubor. En una triste cabaña, Sin más testigo que el cielo, Llorando, en el frío suelo Un triste niño nació. Y el angelito de hambre TXU Calderón .- - 60 Junto á la madre gemía.....

Ay! la madre no tenía

Leche que darle.....

Duque.— ¡Qué horror! Ida.—Y sangre en vez de alimento Mamaba el niño.

(Se levanta el duque muy agitado: luego se vuelve á sentar.)

Puque.— ; Dios mío! Ida.—Hasta que en el suelo frío La triste madre cayó!

Duque.—Esa historia es espantosa, Anciana.

Ida.— Sí, y verdadera.

Duque—Proseguid...: de qué manera:...

Decid lo que sucedió.

Idal.—Un thombre, ó más bien, un ángei. Por alli entonices pasaba: Oyó al niño que lloraba, Y en la triste choza entró. Este hombre, este hombre benéfico Miró á la madre espirante, Y al tierno mísero infante, Y todo lo comprendió. Este hombre de bondad lleno, Volvió á la vida la madre, Y al niño sirvió de paldne, Y con la joven se unió. Dios bendijo las virtudes Del amable y buen esposo, Y otro hijo el cielo piadoso Benigno le concedió. Pero Dios escrito había En el libro del destino,

Que la esposa en su camino Hallara siempre dollor.
Y un funesto, horrible dia,
La muerte con mano helada,
A la esposa desdichada
Su bienhechor le robó.
Duque.—; Infeliz! ¿sabeis el nombre

Duque.—; Infeliz! ¿sabeis el nombre Que aquella mujer tenía? Decidmelo.

Todavía Idai---No acabo mi narración. Esta mujer, esta madre, Halló en sus hijos consuclo, Angeles puros del cielo, Dignos de suerte mejor!, Pero hay seres infelices Nacidos para el quebranto, Amasados con el llanto. Marcados con el dolor. Esta madre desgraciada, En lo último de su vida Recibió una nueva herida, Herida la más atroz. Aquel noble, aquel malvado Que la arrastró hacia un abismo, El mismo, señor, el mismo, Sus hijos le arrebató: Sus hijos, que eran su escudo, ¡Sus hijos! ¡mísera amciana! Ya no los tendrá mañana; Todo para ella acabó. Mañana en mísero lecho Morirá desesperada,

Sin tener la desgraciada A quien decirle un adiós. (Echándose á sus pies.) A vuestras plantas la pido, Contra el malvado que ha sido Causa de tamtio diolor. Duque.—Levántate y dime el nombre De esa mujer, por tu vida. Ida.— (Con firmeza.) Su nombre, señor, es....; Ida! Duque.—¡Ida! ¿y dónde está? Yo soy. Duque.—; Ciclos! Ida.— Comoceis la victima: Mas no me habeis preguntado Yo vengo á pedir justicia; Por el nombre del malvado: Se l'amaba....el duque Othón. Duque.—; Calla, calla! ven aqui, Déjame ver tu semblante. Sofía.—; Gran Dios! Yo fui vuestra amante: ¿Me reconoceis, señor? Difícil es en mi rostiro Que recomozcaio á Ida, Ya rugadla, envejecida Por el tiempo y el dolor. Pero soy la misma. Duque.— Y aquel niño joh Dios! será.... Ida.—; Vuestro hijo? Sí, ¿dónide está? Diique.— Ida.—En una obscura prisión. Oh fatalidad horrible!

| Su mismo padre inhumano                  | •  |
|------------------------------------------|----|
| Descarga lla cruida mano                 |    |
| Sobre su hijo.                           |    |
| Sofia. — Eterno Dios!                    |    |
| Duque.—(Gritando con la mayor ansie      | ١. |
| siedad.                                  |    |
| ¡Jonge! ¡Jorge! ¡padre itaicuo!          | •  |
| Jorge! Jorge! ; horrible dia!            |    |
| ¿Sená tiempo dodavía?                    |    |
|                                          |    |
| Jorge! (Colling to )                     | ,  |
| Jorgie (Salliemdo.)                      |    |
| Mandadme, señor.                         |    |
| Duque.—Vuela, suspéndase al punto        |    |
| El suplicio.                             |    |
| (Se va Jorge.)                           |    |
| Ida.— ¿Qué he escuchado?                 |    |
| Conque la mulerte condenado!             |    |
| Duque.—; A muerte, a muertel; qué horror | ļ  |
| Pero es tiempo todavía.                  |    |
| No ha sonado la campana.                 | •  |
| (Suena un reloj lejano, las once.        | 1  |
| Todos.—; Ahl                             | ,  |
| Ida.— (Cae desmayada.)                   |    |
| Gran Dilos!                              |    |
| (Después de un rato.)                    |    |
| Misera anciana                           |    |
| 400                                      | 19 |
| Todo para mí acabó.                      |    |
| (Gran pausa.)                            |    |
| Duque.—; Silencio! silencio! ; oid!      |    |
| Ah! si á tiempo habrá llegado            |    |
| Jorge! ; calllad! se ha salvado          | ), |
| Miradle.                                 |    |
| (Se olyen pasos á lo lejos, que se var   | 1  |
| acercando.)                              |    |

#### Ida. --

(Cayendo de rodillas.) Gracias, señor.

## ESCENA VIII.

.- Dichos, HERMAN, GUSTAVO, JORGE, GUARDIAS.

(Corriendo á sus brazos.) Her.— ¡Ah! ¿vos aquí, madre mía? Gus.—; Madrie, maidre! Ida.-Hijor! Dios bueno! ¡Ah! los estrecho en mi seno, Y lo diudio todavía! Ingratios! dejanme así En albandono profundo! Dejarme sola en el mundo Sin tener piedadi de mi! Her.— (Al duque.) Perdón, madre! Y tú, tirano, ¿Por qué suspender ordienas El suplicio? Duque.— (Con callma.) Esas cadenas A él quitadle, y á su hermano. (Le quitan las cadenas.) Her.—; Qué escucho! ¿es un sueño? ¡Ma-¡A vos os debo el vivir? Ah! no; dejadme morir..... (Al duque). Bárbaro....

| Ida         | Calla lies tu padre!                             |
|-------------|--------------------------------------------------|
|             | (Pausa.)                                         |
| Her.—       | (Con sorpresa.)                                  |
| Mi pai      | dire!                                            |
| Duque.      |                                                  |
| Lo du       |                                                  |
| Her.—       | ¡Mi padre!¿vos?                                  |
| Ida.—Sí, H  | lermán, tu padre.                                |
| Her.—       | Gran Dios!                                       |
| ¿Quere      | is burlaros de mí?                               |
| ¿Mi pa      | udre?Es cierto, Sofía?                           |
| Sofia.—Sí,  | dre?Es cierto, Sofía?<br>Hermán: el tu padre es. |
| Ida.—; Hijo | , arrójate á sus pies.                           |
| Her.—; Per  | dón!(¿Suleñals, allma mía?)                      |
|             | (A los pies del duque.)                          |
| Perdó       |                                                  |
| Duque.—     | (Levantámidolo á sus brazos.)                    |
| ***         | Herman, ven aqui:                                |
|             | a estás perdonado.                               |
|             | o también te he ultrajado,                       |
|             | erdonarás tú á mí?                               |
| Her.—; Y    | o dudais?; oh! mi frente                         |
|             | n juicioabrasada!                                |
| Oh So       | na desgraciada:                                  |
| On pa       | dre! ha sido inocente                            |
| Vluestr     | espolsa; padre mio,                              |
|             | na faltado, lo juro                              |
| Por mi      | madre; es ángel puro.                            |
| Duque.—D    | ios te bendiga, hijo mío.                        |
| Her.—; Oh   | madre! ¿soñando estoy?                           |
|             | esdichada es mi suente!                          |
|             | amon! imi amor! la muerte!                       |
|             | ierte! ¡á buscarla voy!                          |
| On ma       | adre! joh Gustavo! adiós!                        |

Adiós, padre! adiós, Sofía! Olvidad la pasión mía, Y sed venturosa vos. Oh! yo no debo vivir! Vuelvo á la Tierra sagrada, Y alli una tumba ignorada Hallaré donde dormir.

Duque é Ida.—; Hijo!

Gus. Sofia. — Hermán! Her. — A t

.— A ti confic Nuestra triste madre, hermano:

(De nodillas.)

Dadme á besar vuestra mano. Ida.—: Te vas, te vas, hijo mío? Gus.—: Te vas?

Her.— Para siempre, sí:
Adiós, padre....Helmano....Madre.
(Hermán va abrazando á todos cuando los nombra; va á abrazar á Sofía...se detiene y dice los últimos versos).

Alh!... tu amor para mi padre. Y un suspiró para mil

FIN.

# INDICE.

|                                 | Pags.           |          |
|---------------------------------|-----------------|----------|
| Biografía del autor             | <b>V</b>        |          |
| POESIAS LIRICAS.                |                 |          |
| El porvenir                     | 3               |          |
| A Amira                         | 5               |          |
| A una rosa marchita             | . 7             | س        |
| La felicidad                    | 9               |          |
| La vuelta del desterrado        | 12              | للمحاسنة |
| La risa de la beldad            | 15              |          |
| A mi amada llorando             | 17              |          |
| La despedida                    | 19              |          |
| A un amigo en mi ausencia       | 21              |          |
| Los recuerdos                   | $\overline{22}$ |          |
| La soledad (Traducción de La-   |                 |          |
| martine)                        | 24              |          |
| Invocación (Idem)               | $\frac{28}{28}$ |          |
| El veterano                     | 30              |          |
| Brindando á las Mexicanas el 16 |                 |          |
| de Septiembre de 1837           | 33              |          |
| A la juventud zacatecana        | 34              |          |
|                                 | <b>9 1</b>      |          |

|                                    | Pags       |
|------------------------------------|------------|
| El soldado de la libertad          | 37         |
| El sueño del tirano                | 42         |
|                                    | 46         |
| A R*** O*** en sus días            |            |
| A la señorita Doña María de los    |            |
| A. Z. G                            | 48         |
| A la señora Marieta Albini         | 49         |
| A Hidalgo                          | <b>54</b>  |
| A Hidalgo                          | <b>5</b> 5 |
| Poesías escritas en los aniversa-  |            |
| rios del Sr. D. Francisco Gar-     |            |
| cía                                | 57         |
| Una memoria                        | 59         |
| Brindis en un baile                | 62         |
|                                    |            |
| Brindando á unas señoritas         | 64         |
| Adela (Romance)                    | 65         |
| OBRAS DRAMATICAS.                  |            |
| T31 / / 2                          | 0.4        |
| El torneo (drama en cuatro actos). | 84         |
| A ninguna de las tres (comedia     |            |
| en dos actos)                      | 189        |
| Ana Bolena (drama en cinco ac-     | •          |
| tos)                               | 293        |
| Herman 6 la vuelta del cruzado     |            |
| (drama en tres actos)              | 405        |
|                                    |            |

• • • .

4 .

ŧ

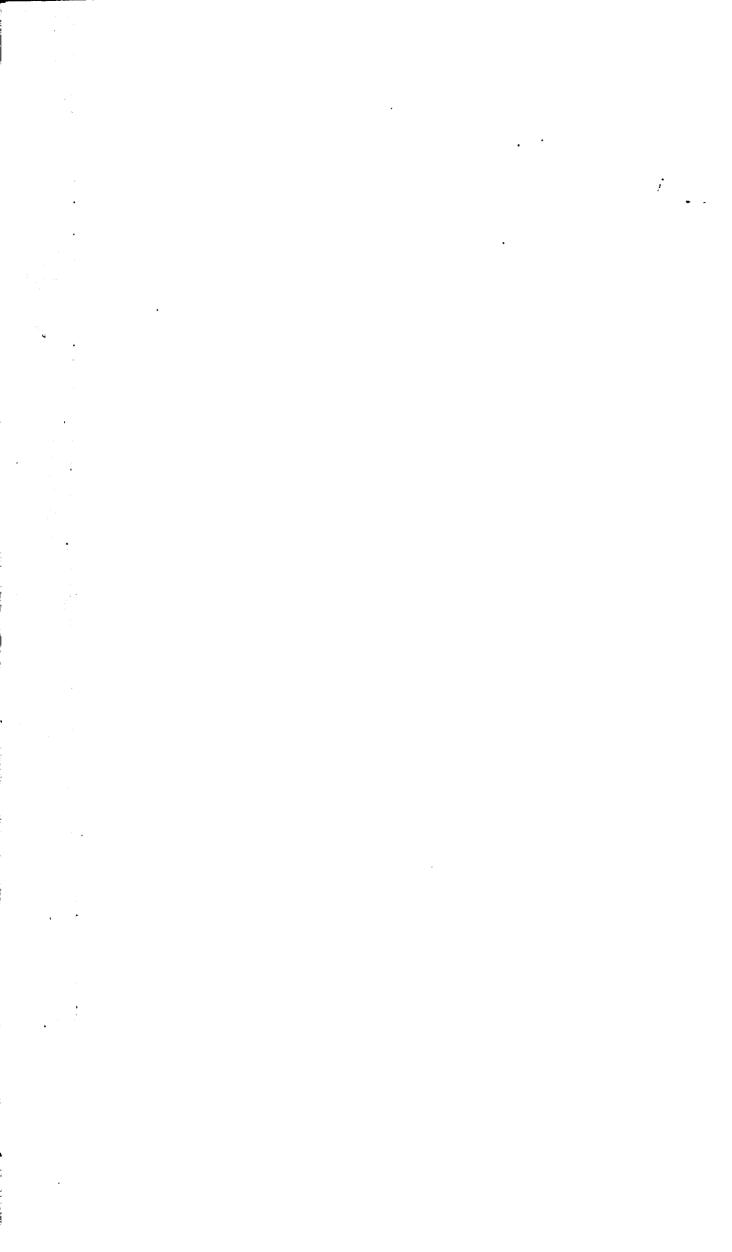

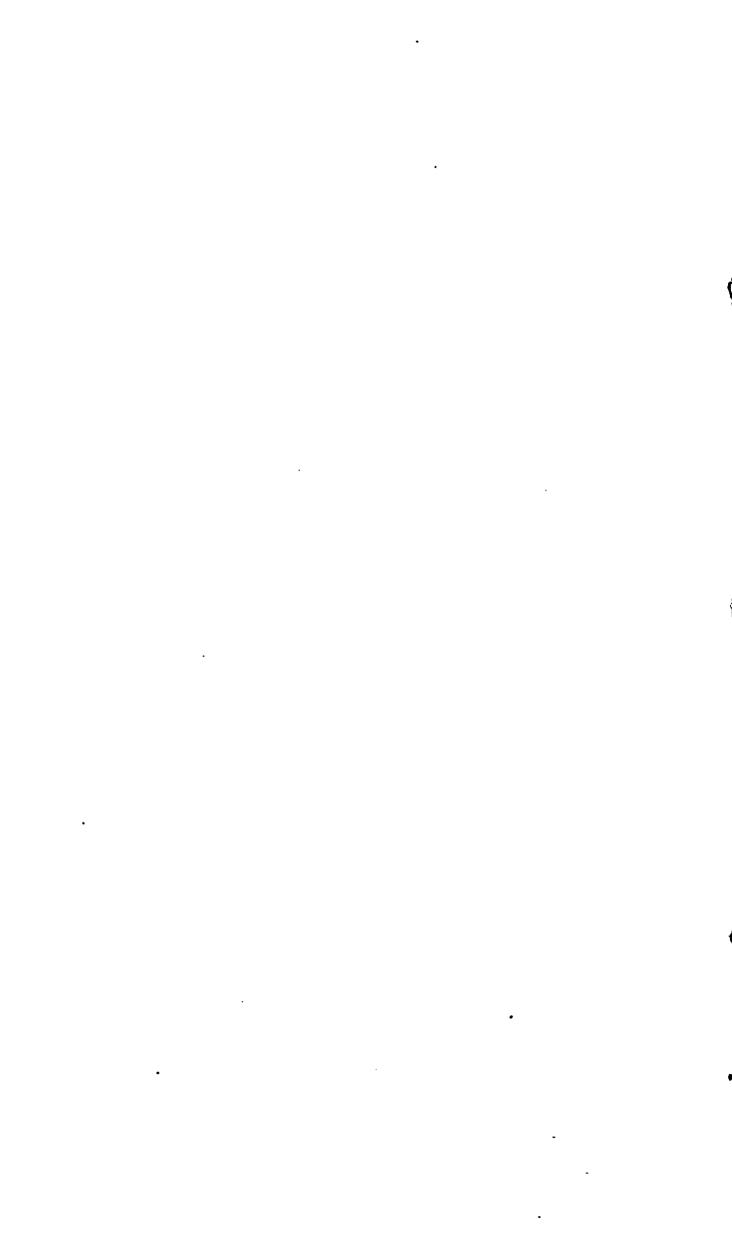

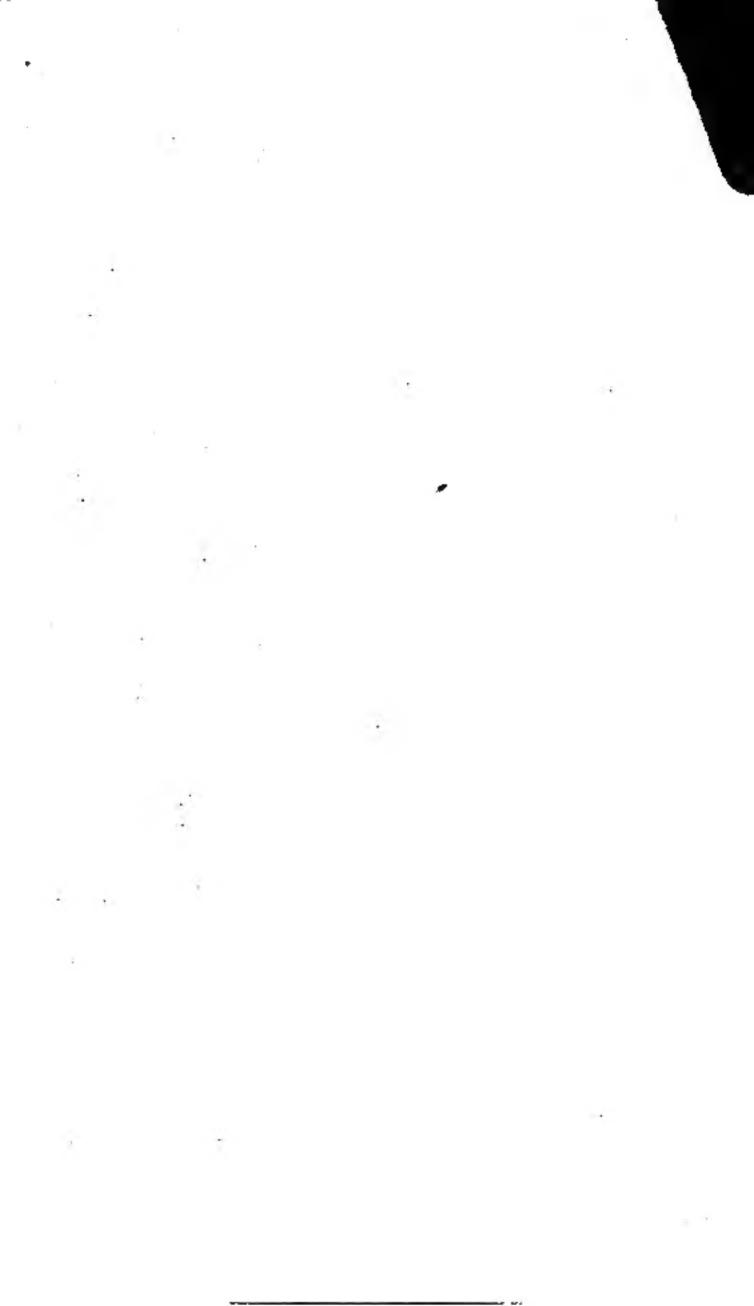

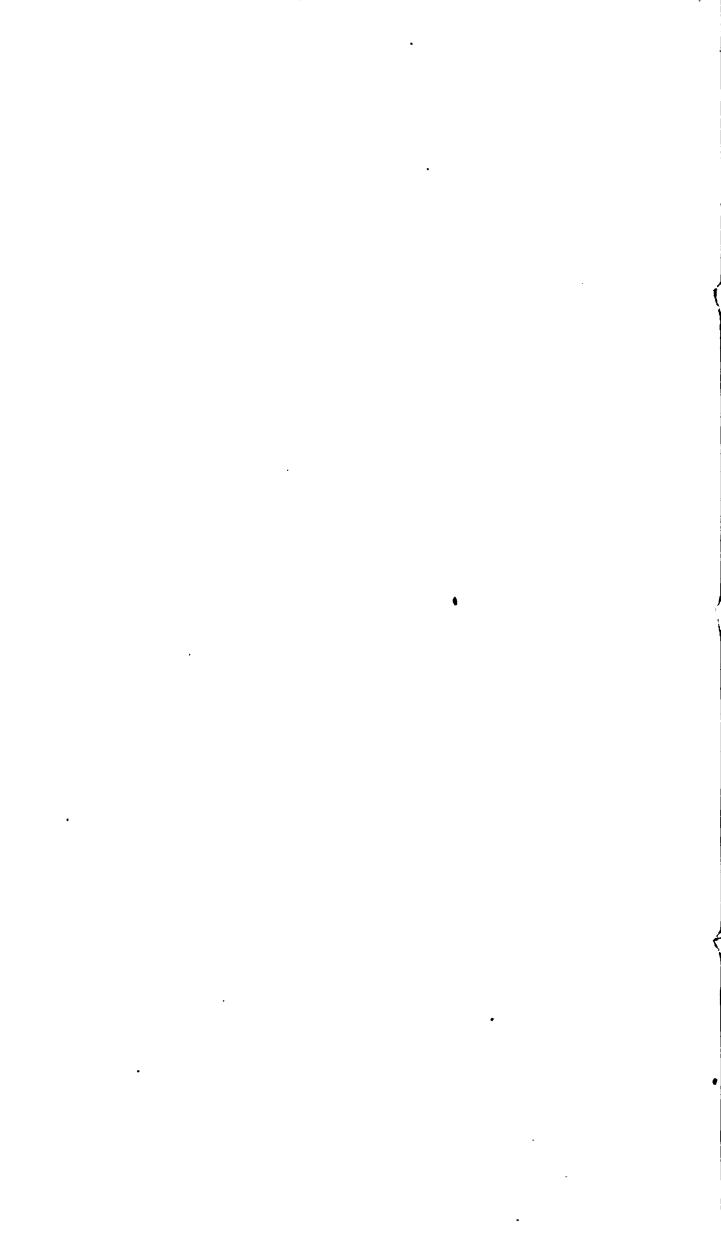